

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

#### Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

- + *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
- + *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.
- + *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
- + Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

#### Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com



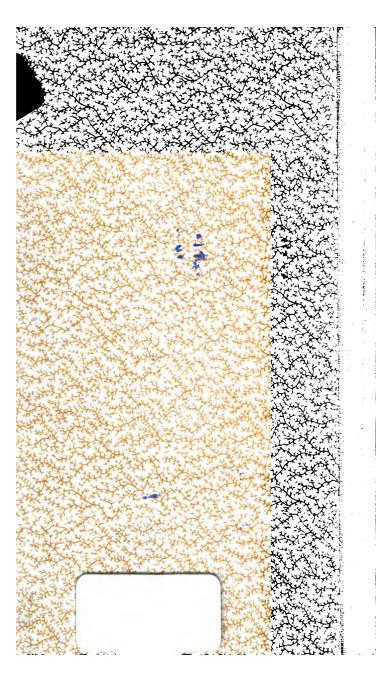

هَذَهُ مُ

• :

• •

# POETICA ESPAÑOLA.

# POBTICA

# **ESPAÑOLA**

POR

# D. FRANCISCO MARTINEZ

DE LA ROSA.

Segunda Sticien corregida.



### **PARIS**

EN LA IMPRENTA DE JULIO DIDOT,

BOULEVART D'ENFER, Nº 4.

1834.

# 

# POÉTICA.



## ADVERTENCIA.

"Juan de la Cueva escribió en verso (con poço método, redundancia, desaliño y no segura crítica) una compilacion de preceptos relativos al arte de componer en poesía. Los Franceses tienen en su lengua la excelente Poética de Boileau; nos falta en España un poema semejante; y mientras no aparece, solo la leccion poética puede suplir-le\*. "Asi se expresa D. Leandro Fernandez de Moratin en la última edicion de sus obras; y esta falta, sumamente reparable en una literatura tan rica como la española, indica al mismo tiempo el motivo y el fin de esta obra, aunque no la vana pretension de haber llenado cumplidamente su objeto.

Mas por defectuosa que sea, acarreará la ventaja de allanar á otros el camino para empresa tan dificil; siendo ademas muy útil á los jóvenes aplicados encontrar reunidos en una sola obra los preceptos esparcidos en muchas, y frecuente-

Alude á la excelente Sátira, premiada por la Real Academia Española.

mente sin método ni órden. Hasta el hallarlos en su idioma nativo aumentará la facilidad de comprenderlos, y el estar en verso la de grabarlos en el ánimo y retenerlos en la memoria.

Me he ceñido á no emplear en el Poema sino ejemplos tomados de autores griegos y latinos ó de poetas castellanos, para despertar en los jóvenes la aficion á la literatura clásica de los antiguos y á la de su propia nacion; medio el mas á propósito, en mi dictámen, de ir formando su gusto, al paso que se vayan enriqueciendo con las voces y frases de un lenguaje puro y correcto. Unicamente en las Notas he citado alguna que otra vez autores extrangeros, ó por creerlo conveniente para ofrecer algun cotejo ó contraste, ó por parecerme que la materia misma lorequeria.

Si acaso condenase alguno que haya elegido cabalmente á nuestros autores mas célebres para presentar muestras de defectos y censurarlos con severidad, debo manifestar en mi abono que no me ha movido á hacerlo el maligno deseo de notar faltas, y mucho menos en autores á quienes no solo miro con admiracion, sino hasta con cierta especie de gratitud por el consuelo que me han ofrecido en algunas épocas de mi vida; sino que he preferido este medio como el mas opertuno para lograr el fin que me proponia de encaminar á la juventud por la senda del acierto. Los errores de poetas despreciables no ofrecen riesgo de contagio; porque ó no se leen sus obras

ó se las maneja con cautela y desvío; pero como los alumnos en literatura oyen continuamente citar á varios autores como los mejores modelos, y elogiar algunas de sus composiciones como las mas perfectas, pudieran fácilmente caer en la equivocacion de admirar como otras tantas bellez as las que son graves faltas, ó cuando menos descuidos reparables. De uno y otro suele hallarse aun en las poesías mas celebradas; por lo cual conviene mucho enseñar á los jóvenes á separar el oro puro de la liga que le desluce.

No por eso pretendo haber acertado siempre en mi crítica, ni menos aspiro á que se repute mi dictamen como el fallo de un juez; he manifestado meramente lo que me parece y las razones en que lo fundo, con la desconfianza que inspira censurar obras de gran mérito, y mucho mas en materias de gusto, en que frecuentemente no es fácil darse cuenta á sí mismo, cuanto menos á otros, de por qué una cosa agrada ó desagrada. Cuando trate de la aplicacion de reglas fijas hablaré con mas seguridad; y aunque alguna vez acaeciere que me equivoque, creo que en general producirá esta obra el provecho de inclinar á los jóvenes á no seguir á ciegas el voto comun, sino preferir examinar las obras por sí mismos, juzgarlas con su propia razon, y esforzarse para discernir las bellezas y los descuidos.

Así he procurado hacerlo en las Anotaciones á la Poética, que han resultado mas numerosas y extensas de lo que al principio me propuse;



pero insensiblemente se me ha ido un paso tras otro en campo tan vasto y ameno, estimulándome á proseguir el que siempre tenia presente la falta que hace en España un curso de literatura, en que se apliquen á nuestras obras célebres, tanto en prosa como en verso, los principios y reglas del arte de escribir. Esta empresa exigiria, para desempeñarla medianamente, largo tiempo y meditacion, un caudal bien provisto de conocimientos y mayor copia de materiales á la mano que la que puede hallarse cuando se escribe en pais extrangero; y como estas circunstancias son tambien aplicables, hasta cierto punto, á la obra que presento al público, son otras tantas razones que aumentan mi temor y desconfianza.

# POÉTICA.

## CANTO 1.

DE LAS REGLAS GENERALES DE COMPOSICION.

Si el noble anhelo de la eterna fama
Que nuestros patrios vates merecieron,
Vuestros fogosos ánimos inflama,
No os arrojeis, ó jóvenes hispanos,
Con temerar o afan á la ardua empresa;
Ni con incierto paso
Holleis á ciegas la escabrosa via
Que á la cumbre conduce del Parnaso.
Temed antes, temblad: una es la senda,
Los precipicios mil; quien en sí propio,
Del arte los preceptos desdeñando,

Vanamente confia, Del Ícaro tal vez remonta el vuelo; Mas deshechas las alas mal seguras, Despéñase con mengua al hondo suelo.

Si igual hado temeis, consultad antes
Cien veces y otras cien las propias fuerzas,
Y ved si grato el cielo
Os otorgó la ardiente fantasía,
El genio creador, digno tan solo
Del sacro lauro del divino Apolo '.
Con tan sublime don favorecidos,
No dudeis aspirar en vuestros cantos
Al digno galardon: natura bella
Os mostrará las gracias, los encantos
A los ciegos profanos escondidos;
Y alzando el sacro velo,
Ofrecerá benigna á vuestros ojos
El propio, el solo, el único modelo.

Su fiel imitacion continuo sea
Vuestro estudio y solaz, sin que del arte
El duro anhelo ni el afan se vea:
Desdeñando sacar una vil copia
Con baja esclavitud, libre campea
El genio creador; compara, elige,
Forma de mil objetos una idea;
Y ornando á su placer su propia hechura,
Émulo de natura
La iguala, la corrige, la hermosea<sup>2</sup>.

Asi diestro pintor no copia á Silvia,
La hija mas bella de su patrio suelo,
Al retratar la hermosa Citerea;
De una y otra beldad forma en su mente
De la alma diosa el ideal modelo,
Al lienzo lo traslada, le da vida;
Y á su genio divino,
No á Jove ni á las Gracias, debe Vénus
Su airoso talle y rostro peregrino<sup>3</sup>.

Mas si el ímpetu osado

No modera la ardiente fantasía;
Si del buen gusto altiva menosprecia
El cauto aviso y la prudente guia,
No os admireis si su arrogancia necia
De la segura senda os extravia.
Asi el bridon lozano,
Indócil, impaciente,
Si el yugo rompe de la diestra mano,
Corre el monte y el llano,
Salva el torrente, el muro, el hondo rio;
Mas en oculta sima despeñado,
Sepúltanlo su orgullo y ciego brio.

No menos orgullosa, menos ciega, Se estrella la arrogante fantasia, Si al libre impulso de su ardor se entrega: Sus partos prodigiosos Su fecunda invencion muestran en vano; Informes, monstruosos, A la razon insultan , cual nacidos En la embriaguez ó en el delirio insano.

Siempre el buen gusto vuestro genio enfrene; Cual hábil arquitecto, elija, ordene El sitio, el plan, los propios materiales; Y sus obras continuo vigilando, Sin imponerle un yugo embarazoso, Deje al genio propicio Levantar el magnífico edificio.

Mas no con breve afan livianamente

Buen gusto adquirireis; que ni lo prestan

Los áridos preceptos

Ni el sutil raciocinio de la mente:

Con modelos bellísimos nutrido

Fórmase lentamente,

Cual con música acorde el fino oido;

Menos juzga que siente;

Natural nos parece, no adquirido;

Y á la grata beldad acostumbrado,

Por instinto condena cuanto advierte

Que disgusto le causa, en vez de agrado 4.

No lo vicieis; y cual segura guia
Seguid su voto, ó jóvenes hispanos:
De Griegos y Romanos
Estudiad los modelos noche y dia;
Y no aparteis jamas de la memoria
Que asi lograron tan sublime gloria
Nuestros ilustres vates castellanos<sup>5</sup>.



Ante los Griegos venturosos quiso Mostrar naturaleza Su nativa belleza; Y ellos sencilla, pura, Sin arte ni atavíos, Cual ciegos amadores Presentaron desnuda su hermosura<sup>6</sup>.

Viéronla los Romanos, se prendaron;
Y depuesto el orgullo de señores,
A sus mismos vencidos envidiaron:
Siguiendo entonces con ardor su huella,
Tal vez mas rica, noble y ostentosa,
Tal vez menos sencilla y menos bella,
A natura en sus obras imitaron.
Mas no se satisfizo
Con tanta gloria su ambicioso anhelo;
Y con ornato frívolo y postizo
Engalanar queriendo su modelo,
Sus gracias afearon,
Y á las armas del Vándalo y del Godo
La ruina del buen gusto prepararon?

Tornó, empero, á brillar su clara aurora Tras largos siglos de tiniebla umbría; Y la Italia feliz levantó el grito Al columbrar su luz encantadora: Con noble aliento y con tenaz porfía Busca entre ruinas los preciosos libros Que el tiempo respetó; ve de natura Grabada en ellos la divina imágen; Y asómbrase y recrea Al contemplar cual dura Igual, intacta, eterna su hermosura, Como en la bella Vénus Medicea.8.

Entre el hórrido estruendo y alaridos De bélicas naciones, Absorta escucha Italia Del Dante y del Petrarca las canciones; En tanto que las Musas placenteras A coronar su frente descendian Del Arno á las bellísimas riberas <sup>9</sup>.

De tanta gloria el Español celoso,
El sagrado laurel ciñó el segundo;
Y al tiempo que aspiraba victorioso
Al imperio del mundo,
Adorando sumiso y respetoso
De Grecia y Roma los divinos ecos,
Dulce canto entonaba,
Y la corona á Italia disputaba.
Asi el divino coro
De tanto ilustre vate dió renombre
A aquella edad feliz de siglo de oro;
Y á par de la victoria
Hizo famoso el castellano nombre.
Seguid, seguid su ejemplo: de memori

Seguid, seguid su ejemplo: de memoria Sus cantos aprended; y repetidos Cien veces y otras ciento, El alma aficionad á su belleza, Y el gusto y los oidos A su grato sabor y dulce acento.

Mas si del propio ingenio envanecidos
Desdoro y mengua reputais acaso
Por tan claros varones conducidos,
Seguir sus huellas con seguro paso,
Y preferis que os abra incierta via
La osada fantasía,
En la siguiente edad del loco empeño
El escarmiento ved: ensalzó ufana
Al ingenio sutil, ataviado
Con brillante oropel y pompa vana,
Cual rey de farsa, con fugaz imperio
Vióle reinar triunfante y aclamado;
Mas confundido al fin su orgullo necio,
La razon y el buen gusto
Su pompa vil miraron con desprecio 10.

Al ostentoso ornato y falso brillo
Anteponed prudentes
De un plan vario y sencillo
La agradable unidad: el alma goza
Al ver las varias partes convenientes
Ligadàs en un punto,
Y que abarcar consigue sin esfuerzo
De una sola mirada su conjunto.

Mas si discordes partes mal trabadas A un fin único y simple no conspiran, En vano con esmero trabajadas
Muestran ingenio y arte prodigioso;
No aplacen sus bellezas dislocadas
En el total deforme y monstruoso.
Si unierais por ventura
Del Hércules de Roma al tronco bello
La augusta faz de Jove soberano,
De Cipria el blando cuello,
Y de Aquiles veloz el pie liviano;
Aunque del mismo Phidias obra fuera,
¿ Quién del necio capricho no riera?

No lo olvideis jamas; y vuestras obras Cual ley primera observen: Que del principio al fin sus varias partes Concierto, enlace y unidad conserven<sup>11</sup>.

Cuidad despues de darles con acierto
Debida proporcion: ella á las Artes
Les presta sus encantos; al buen gusto
Halaga y lisonjea;
Y á la austera razon al par recrea.
A una breve columna mal asien:a
La basa y capitel de gran altura;
Y á colosal figura
Y cuerpo giganteo
La cabeza y la planta de pigmeo.
Mas un vate indiscreto,
Por ostentar fecunda fantasía,

De su fin se extravia;



Piérdese, olvida el principal objeto; Y si su infausta estrella Le ofrece en breve canto Una larga pintura, tal vez bella, Dispensen los lectores Que no atienda á sus gritos hasta tanto Que apure uno por uno sus primores. Si canta de Alejandro la victoria, ¿ Qué vale que en cien versos armoniosos Pinte el soberbio carro de Darío? Cansados los lectores, sin aliento, Solo piden ansiosos De la horrenda batalla el fin sangriento 12. Mas ya proporcionadas Las varias partes que al total responden, Ved si en su propio sitio colocadas A su fin y á su intento corresponden. Aquel arco elevado y suntuoso Propio es de ese palacio, y dignamente. Sostuviera su pórtico grandioso; ¿ Mas á qué en los jardines? ¿ Qué sustenta? De su firmeza y de su altura ufano,

El peso sostener del aire vano.

Tal descripcion es viva, encantadora;
Ese cuadro magnífico, ingenioso,
Muestra rara invencion; mas cuando finge
Que de su amado bien la muerté llora,

Tan solo representa



¿ El importuno vate tiene aliento Para ostentar tranquilo su talento 13?

Imitad al pintor: si de Ariadna
El triste caso retratar intenta,
De cerca, á la luz clara, el bello rostro
Muestra el grave dolor que la atormenta;
Un grupo de Amorcillos mas distante
La fuga llora del infiel amante,
Y entre la sombra del confin perdido
Divísase el bajel del fementido 14.

Fuera del lugar propio nada hay bello.
Invente la fecunda fantasía;
Mas prudente el buen gusto el plan ordene;
Las varias partes á unidad reduzca;
Con oportuna union las encadene;
Y la que al fin propuesto no conduzca
Como inútil y frívola condene.

Luzca luego el ingenio sus tesoros
Al darles variedad: la obra mas bella
Causa tedio sin ella;
Y menos place al alma
El ancho mar en calma,
O la inmensa llanura
Cubierta de verdura,
Que ver el prado y rio
A par del bosque umbrío;
O de mástiles llena
La ribera del mar embravecido

Que corre, hierve, estréllase en la arena.

Mas un pintor mezquino,
Si á diseñar acierta por acaso
Un rostro peregrino,
Al guerrero, al anciano, á la doncella
Les pinta la faz bella;
Y aparecen hermanos,
En hábito y en rostro semejantes,
Pirro y Anquises, Griegos y Troyanos.

El que tan solo canta
Guerras, heridas, muertes,
Con triste horror espanta;
Y el que solo de amor dulces ternezas,
Cual con miel y beleño,
Con suavísimos versos causa sueño;
Mas vario nos encanta
Quien de Troya refiere el crudo estrago,
Y los tiernos amores
De la mísera reina de Cartago 15.

¿Y no tendrá su término y medida La grata variedad? Solo en un medio El acierto consiste y la belleza: Quien por tímido y cauto Muestra estéril pobreza; Quien por lucir su rica fantasía Sin tino muda objetos y colores, Y parece que sueña ó desvaría. Ya llenó ese paisage de pastores,



De apriscos y cabañas; ¿Qué le podrá añadir? Cubrirá luego De corales y conchas las montañas.

¿Es propio tal adorno? ¿Es conveniente?
Senténcielo el buen gusto riguroso;
Que el mas rico, el mas bello,
Sin esa cualidad, es en vil sayo
Un retazo de púrpura ostentoso.
Diverso ornato exige la morada
Del culto ciudadano,
La del simple aldeano,
Y la mansion á un príncipe labrada;
Mas si un vate confunde
Lugar, personas, ocasion, intento,
Tal vez con oro y ricos pabellones
Adornará los rústicos hogares,
Y con sencillos ramos y festones
De altivo prócer los soberbios lares.

Ni basta que el ornato propio sea:
Si á su antojo la rica fantasia
Lo prodiga con loca demasía,
En vez de darles gala y hermosura,
Las obras mas perfectas desfigura.

Con solo el noble manto una matrona De su beldad blasona; Mas la Maya de aldea Con cintas, diges, flores, Mientras mas se engalana, mas se afea 16.



Ostente en hora buena sus primores Del pérfido Boabdil el regio alcázar, De sus ricas techumbres las labores. Los muros entallados. De nácar, oro y púrpura adornados: Tal vez alli encantada Recordará la ardiente fantasía La union afortunada De amor, nobleza, ingenio y bizarría; Mas si movemos luego nuestra planta Del Quinto Cárlos al palacio augusto, Su sencillez magnifica, sublime, El ánimo engrandece, Y en el rotundo circo nos parece Que vemos gladiadores en la arena, Y que el eco de Roma alli resuena 17.

Tanto puede en las artes el buen gusto: Elegidle por juez; y haciendo gratas Del genio la invencion y la riqueza, Dé á vuestras obras unidad, enlace, Proporcion, órden, sencillez, belleza.

### CANTO II.

DE LA LOCUCION POÉTICA.

Ya el cuadro diestramente diseñado En vuestra mente está: buscad colores Que dando á los objetos cuerpo y vida, Nos muestren sus bellezas y primores. Lo que claro concibese en la mente, Se pinta fácilmente; Y natura presenta ya escogido El contorno, la sombra, el colorido. Mas de un vate la oscura fantasía Aborta mil engendros monstruosos, Y luego los envuelve y atavía Con términos confusos y pomposos: Tal vez parto sublime, sobrehumano, Lo aclama sorprendido el vulgo necio; Mas la razon se acerca, y con desprecio Ve el bulto informe entre el ropaje vano. La expresion que no es clara nunca es bella : Y el vate que presuma ser sublime Elevando la frase hinchada, oscura, Es cual hueca fantasma que de noche Remeda de un gigante la estatura. Asi á la luz burlados Vense tantos ingenios, cual portentos En el siglo de Góngora admirados '; Mientras la gloria crece Del modesto Leon, y cada dia Mas grande, mas divino nos parece '2.

La noble sencillez solo es sublime. Zeuxis pintó desnuda á la belleza; Mas un mal escultor con hueco manto Pretende á sus estatuas dar nobleza.

No empero por temor de extraviaros Si remontais el vuelo,
Con palabra vulgar ó frase humilde
Os arrastreis cobardes por el suelo:
Jugar suelen acaso
Con túnica sencilla y canto fácil
Las venturosas hijas del Parnaso;
Mas nunca el almo coro
Consiente que con frase torpe ó baja
Su pudor se amancille ó su decoro 3.

La expresion mas sencilla noble sea: Y aunque propia parezca en vuestras obras, La voz plebeya que condene el uso Proscrita de sus términos se vea.



¿ Pues qué, el uso es el juez? Y árbitro y dueño Despótico, absoluto de las lenguas; Y aunque del fallo la razon reclame, Declara á una voz noble y á otra infame. Admíranos Homero cuando pinta Del Olimpo las puertas, Por las Horas abiertas; ¿ Mas de un menguado vate quién no rie, Si nos pinta á la Aurora refulgente . Abriendo las ventanas del Oriente 4?

Como suele tal vez humilde vaso,
Que el fuego, el tiempo respetó en Pompeya,
Con aprecio guardarse; y si se hallara
En miserable hogar sirviendo acaso,
Cual barro vil y tosco se arrojara:
Asi voz familiar de comun uso
Plebeya nos parece;
Y en antiguo lenguaje disfrazada
A nuestros mismos ojos se ennoblece.
Mas no aspireis á ennoblecer el canto
Con importunas voces anticuadas;
Ni imiteis la ridícula manía
Del que solo probara ilustre estirpe
Mostrando una antiquísima armería 5.

Mas que el mentido trage, el noble porte Y honrada compañía Decoro dan al que de humilde cuna Logró elevarse en la opulenta corte: Asi tal voz, que vil pareceria
A su mezquina suerte abandonada,
Debe á un feliz enlace
En oportuno sitio verse honrada.
Tal pudo audaz el célebre Rioja,
Al retratar de Itálica el estrago,
Entre las nobles ruinas de los circos
Pintar el amarillo jaramago 6.

Tanto puede la union artificiosa,
Una sombra, un matiz: correcta y pura
Muestre la humilde prosa
De un modesto grabado la hermosura;
Mas el habla poética requiere
La riqueza, el realce, el dulce encanto
Que ostenta una bellísima pintura:
Su grato colorido
Es mas vivo, mas fuerte; mas osadas
Sus libres pinceladas;
Ya un mismo objeto nos retrata diestra
Bajo un aspecto y otro diferente;
Ya con mano maestra
Los perfiles desdeña, y con un rasgo
Rápido, audaz, lo pinta en nuestra mente?

A esa magia llegad, y sois poetas:
Mas si el compas llevais embarazoso
Al lado del pincel, buscad aplausos
De un severo gramático enfadoso;
El público, cual yo, pide á las Musas

Sentir, gozar, ver vivos los objetos; No asistir á la triste anatomía De frios y desnudos esqueletos.

Dejad á metafísicos sutiles La nimia exactitud : llena la mente Del único deseo De pintar con vehemencia lo que siente, La voz propia desdeña y otra usurpa; Busca un sagaz rodeo; Tal vez un nombre olvida. Y por la estirpe ó patria ó claros hechos Los Dioses y los héroes apellida; Tal vez no le contenta Voz del habla nativa, y una extraña Cual moneda corriente nos presenta: Con feliz osadía La antigua voz por siglos sepultada Saca á la luz del dia; Y la que ve reinar mas respetada, Alarga, acorta, ingiere, Buscando la expresion ó la armonía 8.

Al mismo fin atenta, aunque importuna La rígida sintaxis le reclame De las voces la propia gerarquía, Con grata variedad á cada una Señala su lugar; y despreciando Los títulos de fuero y de nobleza, Las coloca á su arbitrio, y solo aspira A unir la claridad con la belleza?.

Asi el habla poética hace alarde

De libertad, de gala, de grandeza;

Y á la prosa humillando, el sobrenombre

Mereció de divina, cual si fuese

Inspirada del cielo al débil hombre.

La libertad empero no es licencia:
Ni es lo mismo sentir el sacro influjo
Que el lenguaje imitar de la demencia.
Mas vate habrá que tema envilecerse;
Si á expresar un objeto se allanara
Con voz sencilla y clara;
La mas propia por fácil la condena,
Y afánase buscando otra distante,
Que viene cual forzado en la cadena.
Ni será leve dicha que la encuentre
Sin salvar el vedado Pirineo
Y al mismo Sena mendigarla acaso;
Que tal vez no se sacie su deseo
Si con habla genízara no insulta
Los manes de Leon y Garcilaso 10.

No asi esotro poeta que se niega A admitir una voz, si por diez siglos No desciende de estirpe solariega; Y en desusado trage revestidas, Cual momias desentierra añejas voces Del polvo y de los años carcomidas 11. Tal entre dos opuestos precipicios

In entre nos opuestos precipicios

Corre la estrecha senda del buen gusto, Cual la de la virtud entre dos vicios: Quien sin tino y templanza el uno evite, No extrañe que su fuga impetuosa En abismo mayor le precipite.

No hay partícula ociosa Que un vate humilde suprimir consienta; Y cual versos al público presenta Líneas iguales de rimada prosa 12: . Mas esotro insolente no respeta Del lenguaje las leves mas sagradas; Y su yugo sacude cual vil freno Que su furor fatídico sujeta. En su delirio insano Desdichada la voz que larga ó breve Al duro metro se resiste en vano: La atormenta, la hiende y descoyunta; Ya á otra opuesta la junta; Ya sin piedad en trozos dividida La ajusta á su medida 13; Cual refiere la fama de un tirano. Que á su bárbaro lecho de tormento Igualaba por fuerza el cuerpo humano.

De un mal poeta en las menguadas obras El mas sutil ingenio confundido Busca en vano el sentido: Voces ve divorciadas Que en lazo estrecho anhelan hermanarse; Y enemigas mortales enlazadas De su union violentísima quejarse. Merecer un lugar es un delito Para nunca obtenerlo; cual si fuese Desdoro del ingenio que su canto Sin sudor y congoja se entendiese<sup>14</sup>.

Mas no se cura tanto
De buscar en las voces, cual debia,
El grato son y plácida armonía:
La mas áspera voz, oscura y bronca,
De duras consonantes empedrada,
Halla en sus versos favorable asilo;
Y contempla tranquilo
A una vocal con otra mal ligada,
Sin sospechar que á tan ingrato acento
Se desmaye el lector, falto de aliento 15.

No asi Boscan y el tierno Garcilaso
Del habla suavizaron la aspereza,
Ni le dieron asi tanta belleza
Otros ilustres hijos del Parnaso:
Escuchadla en sus labios cuan suave
Canta el néctar de Baco, los amores,
Los campos y pastores;
Cuan magestosa y grave
De su estirpe descubre la grandeza,
Y de su augusta madre en noble canto
La pompa imita, el número y riqueza;
Si es que tal vez no aspira su osadía

A remedar del griego y del hebreo
La libre valentía,
Y hasta el sublime cielo
De Herrera sigue el atrevido vuelo 16.
Tal es el habla hermosa que las Musas
A nuestros patrios vates inspiraron;
Y ellos á costa de incansable anhelo
En sagrado depósito os dejaron:
Como llama vestal, ilesa y pura
Guardadla siempre, ó jóvenes hispanos;
Y no atenteis profanos
A oscurecer su brillo y su hermosura.

## CANTO III.

DE LA VERSIFICACION.

Cual con mármol precioso ó duro bronce, No con plebeyo barro ó blanda cera. A la bella natura Imita el escultor, dándole gloria Los obstáculos mismos que supera; Tal con habla elevada, rica y pura, Imitala el poeta, Y las voces indóciles sujeta Del riguroso verso á la mensura: De do nace la música sonora Del habla de las Musas soberana, Y la interna dulzura encantadora Que colma de deleite á los mortales Al escuchar sus ecos celestiales '. Mas el único juez es el oido: Escucha, falla, ordena; Absuelve grato ó rígido condena,

Cual árbitro supremo á quien tan solo, Con el uso feliz alicionado, Los versos mensurar concedió Apolo. ¡ Ni quién tan necio os llamará poetas, Si os sorprendió solícitos, dudosos Midiendo con los dedos codiciosos De un verso vil las sílabas completas! Una vez y otras ciento Las numerasteis ya; ¿ pero qué importa Si inquieto, desabrido, Busca en vano el oido La grata pausa, el oportuno acento <sup>2</sup>? Tersícore divina No ha menester de su sonora Hermana La lira soberana; El blando talle inclina, Con medido compas los brazos mueve, Y á tan segura guia El ágil pie confia: Tal el verso en sí propio llevar debe Su compas, sus reposos, su cadencia; Y ya grave, ya leve, En fácil giro, lento ú presuroso Aspire artificioso A imitar con su número y acentos Los varios movimientos; Ora rápido y vivo

Al ciervo fugitivo,

Ora acompañe lento y sosegado Al tardo buey con el fecundo arado<sup>3</sup>.

Propia, grata, distinta
Ostente cada verso su cadencia,
Tan sensible al oido y variada.
Cual música acordada;
Sin que uno y otro verso le repita
A medido compas el eco mismo,
Como al herir los Cíclopes su ayunque
Repiten las cavernas del abismo<sup>4</sup>.

Mas del divino coro el dulce canto
No á la varia cadencia debe solo
Su celestial encanto;
En conciertos suaves
Muestra con arte unidos
Los diversos sonidos,
Ya agudos y ya graves;
Y con dulce, suavísima armonía
Hechizando al oido blandamente,
Cautiva el corazon, rinde la mente <sup>5</sup>.

Asi el hijo de Apolo al par recrea
Con grata consonancia los sentidos,
Los humanos afectos lisonjea,
Y aun procura imitar con sus sonidos
La viva imágen que pintar desea.
Con plácidos acentos
Y dulce melodía
Nos retrata los tiernos sentimientos,



La blanda paz y cándida alegría:
Si el tierno amor le inspira;
Con dulce son suspira;
Canta con voz sonora
A la beldad que adora;
Mas zeloso tal vez se enciende en ira,
Y sus roncos acentos
Nos anuncian sus bárbaros tormentos 6.

Si pinta á la apacible primavera,
Aspira á remedar con el sonido
Del arroyuelo el plácido murmullo,
Del cordero el balido,
Y de amorosa tórtola el arrullo;
Mas si del crudo invierno
Nos describe el horror, ya nos parece
Que escuchamos rugir el ronco viento,
Las ondas y el bramido
Del Ponto embravecido,
Y al horrísono trueno,
Que en las cóncavas bóvedas rodando,
Del mar retumba en el profundo seno?.
Tal en los juegos Píticos un dia,

De Apolo eternizando la alta gloria, La diestra flauta remedar solia Del sacro númen la inmortal victoria: Rápido se veia Correr, volar el dios, vibrar la flecha; Y con terrible estruendo Enroscarse; silbar, y al mortal golpe Arrastrarse en la tierra el monstruo horrendo.

Al músico y cantor no ceda el vate
En estudiar con ansia noche y dia
El mágico poder de la armonía;
Que una voz, una sílaba, un acento,
Si ingrato suena en importano sitio,
Desluce el mas gallardo pensamiento.
Tanto con arte entrelazar importa
En apacible union las varias voces;
Concertar los sonidos,
Graves y agudos, tardos y veloces;
Y evitando los ásperos finales,
Los ecos repetidos,
Monótonos, iguales,
Halagar dulcemente los oidos.

Mas quien de fácil vena
Orgulloso presume, vil estima
En incesante afan un año y otro
Pulir sus versos con molesta lima;
Y al abatido tono y negligencia
Suavidad y fluidez apellidando,
El eco unir no sabe acorde y blando
Al son robusto, al número y cadencia<sup>8</sup>.
Podrá quizá por suerte venturosa
Hermanar de algun verso los sonidos
En union apacible y armoniosa;
Mas vanamente espera

Que el descuidado y torpe desaliño
Le dé renombre y gloria duradera.
El público sagaz fácil advierte
Que aun sus mismos aciertos son debidos
A los ciegos caprichos de la suerte;
Y que al acaso vano
Arrojaba las voces el poeta,
Cual suele el labrador el rubio grano.
Asi tal vez con dulce melodía
Canta al sangriento Marte y sus horrores;
Y al ronco son de la guerrera trompa
Al Zéfiro meciéndose en las flores.

¿Celebra por ventura en altos himnos
De regio triunfo la solemne pompa?
Ya un verso vil, cual barro mal tostado,
Con su menguado son llega al oido;
Ya ingrato suena, ronco y destemplado,
Como roto broquel de hierro herido;
Ora con grave carga andar parece,
Como lenta tortuga perezosa;
Ora que flojo, lánguido, adolece
De eterna fiebre y ni aun moverse osa;
Si es que tal vez no intenta, cual Vulcano,
Con el pie desigual correr ligero;
Aunque, al mirarle, en coro placentero
Las Musas rian de su esfuerzo vano.

O jóvenes, buscad un juez severo, Un crítico imparcial, que no dé indulto



Al raquítico verso mal nacido, Al bajo, al torpe, al áspero, al inculto; Y con pluma tremenda A correccion ó muerte los condene. Por mas que vuestro orgullo los defienda.

Mas si con largo afan dais á los versos El fino temple de metal sonoro, La tersa faz y el nítido bruñido Que lucir suelen el marfil y el oro, Hermanad el deleite del oido. Con la austera razon; ni al grato acento Sacrifiqueis jamas el pensamiento. Si de inútiles voces recargados Completan vuestros versos su mensura, ¿Qué vale la cadencia, la dulzura De sus vanos sonidos concertados? La música mas grata y deliciosa Ni una pausa consiente ni un sonido Desnudos de sentido; Aun el eco mas leve A su fin, á su término encamina, Y con magia divina El corazon y el ánimo conmueve. La voz mas armoniosa. Si fuerza ó gracia á la expresion no añade, Desluce el verso ociosa 9;

No asi la que procura, Cual solicita abeja laboriosa, Unir la utilidad con la dulzura.

A par del fino oido Severa es la razon; y no consiente Que un eco vano y frivolo sonido Perturbe su atencion inútilmente. Ni por excusa admite De dulce verso la cabal mensura, Su compas grato, y la final cadencia Sujeta de la rima á la ley dusa: Exige que las voces armoniosas, Para pintar la imágen clara y viva, Se ofrezcan voluntarias, oficiosas; Que nunca se perciba En metro ni en cadencia Esfuerzo ni violencia: Y que aun la rima en el final acento Nazca, brindese afable A dar gracia y vigor al pensamiento 10. · A esclava complaciente, Que modestia descubre y dulce agrado, Solazar á su dueño se consiente; No empero á la que indócil y orgullosa Muestra el tenaz empeño De oprimir á su dueño: Asi la rima halaga y lisonjea Fácil, grata, obediente; No si pretende altiva, El sentido á su yugo encadenando,

Ostentarse tirana, no cautiva.

Luzca el arte en buen hora

Del metro, la cadencia y la armonía

La música sonora,

Y hasta la rima añada

Su dulcísima fuerza encantadora;

Mas siempre en vuestras obras respetada

La severa razon, muéstrense en ellas

Todos esclavos, la razon señora.

Sus blandos sentimientos, Sus sencillos acentos Fáciles nacen en su pecho y labio; Ni muestra ingenio ni agradar procura; Y cándida, inocente, Nos muestra fiel cuanto en el alma siente.

A par condena el fausto y el esmero
De altiva cortesana,
Y el tono vil y el hábito grosero
De rústica villana:
Con arte no aprendido
Cual el canto del ave
Suena su voz suave;
Con las flores del prado se engalana;
Y en su inocencia pura
Con la vecina fuente
Sus adornos consulta y su hermosura.

Pero natura misma
Le inspira amor, y canta sus amores;
No conoce mas ansias ni mas duelos
Que el desden y los zelos,
Otro bien sino el huerto y el ganado,
Ni mas reinos y mares
Que el monte y rio, la laguna y prado.
Mas su tono sencillo

Mas su tono sencillo No es menos variado Que dulce y sazonado; Y su canto suave, Siguiendo el eco de apacible avena, Cual manso arroyo entre las flores suena<sup>3</sup>.

De campestres guirnaldas mas ornado,
Y de artificio y pompa al par ageno,
Muéstrase el tierno Idilio
De nativa bondad y gracia lleno:
Ya con fácil pincel en breves cuadros
Retrate de la plácida natura
La gala y hermosura;
Ya con eco sensible y lastimero
De Adónis nos describa el caso fiero 4.
Con voz mas elevada

Y noble desaliento afectuoso, Suelto el cabello, humedecida en llanto, Andrómaca lamenta al tierno esposo: Ni la misera expresa su quebranto Con tono osado y fuego impetuoso, Ni recuerda con fausto las memorias De las troyanas glorias; Envidia en su afficcion la cruda muerte De otra infeliz princesa, y la antepone Al lento afan de su enemiga suerte 5. Tal la triste Elegía Con blanda voz y pecho enternecido Los casos llora de la suerte impía: En su lánguido tono, en su descuido, Descubre su dolor y su ternura, Sin humillarse nunca torpemente

Ni presumir de ingenio y hermosura. Mísera y sola, en sus amargas quejas Alivio busca el ánimo doliente; Sus cantos son gemidos, Y sus ecos sentidos Nacen del corazon, no de la mente 6.

Hija de la pasion y el sentimiento,
Tambien de amor ternísima suspira;
No cual la osada lira
Que su triunfo celebra y su contento;
Mas sensible doliéndose y suave,
Como tórtola bella
Que con blanda querella
En solitario bosque y noche oscura
Nos inspira su amor y su ternura.

Asi con su laud Tibulo un dia
En eco dulce y blando
Al corazon mas duro enternecia:
Y á las glorias de amor y su ventura
Tristísimos recuerdos enlazando,
Ya ve á su Delia amada
Que junto al lecho de su muerte llora
Triste y desconsolada;
Ya en su postrimer hora
Mirarla solo anhela, y quiere en vano
Estrecharla al morir con débil mano?.
Con mayor pompa, fuego y osadía

Con mayor pompa, fuego y osadía Que la tierna Elegía; Dioses, hazañas, ínclitos varones
La Oda sublime entusiasmada canta:
Ya al claro son de la armoniosa lira
Píndaro arrebatado
La olímpica palestra abrirse mira;
Los carros ve volar, oye el estruendo,
De cien pueblos escucha los clamores,
Y en cánticos de gloria
Del triunfador ensalza la victoria 8.

Tal es del entusiasmo
El divino poder: dicta fecundo
Libres giros, grandísonos acentos;
A cuanto encierra inanimado el mundo
Con fuego celestial vida reparte;
Y los grillos al Genio desatando,
Con arrojo feliz supera al arte?..

Menos libre y audaz, pero al par noble, Si la santa virtud al vate inspira, Dulces himnos cantando en su alabanza, Con grave magestad pulsa la lira:
Asi Horacio y Leon cantan suaves
La blanda libertad y paz serena
De la inocente vida,
De ambicion libre y de temor agena;
Mas si la horrenda faz aborrecida
Les muestra el vicio y su furor provoca, Inflámase su mente,
Su voz airada truena,

Y al crimen insolente

A eterno oprobio y confusion condena 10. \*

¡ Con qué diverso tono De Anacreon la lira

Placeres solo canta,

Tan solo amor respire!

Ya el néctar de Liéo

Celebra en son festivo.

Y sigue nuestra planta

Su canto alegre y vivo;

Ya expresa con dulzura

De amor los falsos bienes,

Su gozo y su ventura,

Sus ansias y desdenes ".

Mas rápida y sencilla

La amorosa Letrilla

Parece el leve juego

Tal M'~ all land'

Del Niño alado y ciego:

Imita su donaire,

Su planta fugitiva;

Deslízase ligera,

Graciosa nos cautiva 12.

No tan leve y fugaz el Amor mismo

Dió al modesto Romance

De Vénus la belleza,

De Apolo la soltura y gentileza.

¡Cuán plácido y suave

Del tierno sentimiento

El tono y blando acento
Con su flexible voz imitar sabe!
Ya alégrase inocente;
Ya triste se querella;
Ya lánguido retrata
El tierno amor de Angélica la bella.
Su sencillez admira y dulce encanto
El alma embebecida,
Mientras al fácil canto
Su fluidez y cadencia nos convida.

Mas antes que sencillo apareciese
En trage pastoril cogiendo flores,
El morisco alquieel vistió por gala,
O cantó de Jimena los amores:
De los siglos de gloria nos recuerda
Los dulces galanteos,
Las lides y combates,
Cañas y fiestas, justas y torneos.
Asi los trovadores algun dia

En la plaza, en la lid dieron lecciones

De amor y bizarría:

Los niños, las doncellas, los ancianos

Sus fáciles tonadas repitieron;

Los jóvenes ufanos

En sed de amor y gloria se encendieron 13.

Si en mas altas Canciones,

Del son acompañado de la lira,

El sacro vate á remedar aspira

El ímpetu y ardor de las pasiones, Sus imágenes vivas y animadas, Su voz, su canto, el número, el acento, Del corazon reciban El tono, la expresion, el movimiento 14.

Mas al festivo ingenio deba solo
El sutil *Epigrama* su agudeza:
Un leve pensamiento,
Una voz, un equívoco le basta
Para lucir su gracia y su viveza;
Y cual rápida abeja, vuela, hiere,
Clava el fino aguijon, y al punto muere 15.

Sin aguda saeta venenosa,
El ala leve y ricos los colores,
Cual linda mariposa
Que juega revolando entre las flores,
. El tierno *Madrigal* ostenta ufano
En su voluble giro mil primores;
Mas si al ver su beldad tocarle intenta
Áspera y ruda mano,
Conviértese al instante en polvo vano 16.
El rígido *Soneto*,

Avaro en voces, pródigo en sentido,
Encierra en breve espacio un gran conceto:
Ya festivo, ya grave, ya sublime,
Siempre exacto, bellísimo, ingenioso,
Estrecha un pensamiento, no le oprime;
Mas sin darle ni tregua ni reposo,

Le ve nacer, crecer, apresurarse, Y espirar en el término forzoso 17.

No en tan estrechos límites cercado, Breve, sencillo, fácil, inocente, De graciosas ficciones adornado El Apólogo instruye dulcemente: Cual si solo aspirase al leve agrado, De la verdad oculta el tono grave; Al bruto, al pez, al ave, Al ser inanimado

Les presta nuestra voz, nuestras pasiones; Y al hombre da, sin lastimar su orgullo, De la razon las útiles lecciones.

Para encubrir su cándido artificio,
Finge una accion sencilla, interesante;
Con breve narracion, propia y amena,
Pinta el lugar, la escena;
Retrata con vivísimos colores
El genio y situacion de los actores;
Y en un drama pueril, fácil y grato,
Nos ofrece sagaz nuestro retrato.

Asi nos muestra Fedro á la inocencia En figura del tímido cordero, Víctima débil de la atroz violencia Retratada en el lobo carnicero: De uno y otro carácter la pintura Al natural copiada, fiel y viva, Nuestra atencion cautiva; Y con crédula angustia nos parece Oir del corderillo el triste acento, Y el ronco aullar de su opresor sangriento 18.

Menospreciando el frívolo artificio,
La Sátira, maligna en la apariencia,
Sana en el corazon, persigue al vicio
Por vengar la virtud y la inocencia:
Ya su enérgico tono, grave, austero,
Muestra un censor severo;
Ya su rápido curso, su vehemencia,
El fuego que respira,
Su indócil impaciencia
El ímpetu descubren de la ira;
Ya, en fin, sagaz su cólera ocultando,
Las finas armas del ingenio emplea;
Y al vicio vil la máscara arrancando,
Burlándose festiva se recrea.

Asi el adusto Persio
Conciso, vigoroso,
Insta, reprende, arguye;
Juvenal acre, ardiente,
Arrójase á su presa impetuoso,
La hiere, la destruye;
Mientras Horacio, plácido y festivo,
Asesta al vil, al necio, al codicioso,
Las leves flechas de su ingenio vivo.
Mas ora en fácil inego.

Mas ora en fácil juego Gracia, donaire y libertad ostente; Ora grave corrija; ora indignada Del corazon anuncie el noble fuego, De puro celo armada Muestre siempre la Sátira modesta Su pecho generoso, Y al vicio acose, pero no al vicioso 19.

Con tono mas pacífico y templado
La Musa del saber al hombre enseña,
Y darle útil doctrina no desdeña
Con voz sonora y celestial agrado:
Ni envuelve la verdad en ficcion leve,
Como el sencillo Apólogo, ni osada
El torpe vicio á perseguir se atreve;
Tranquila, grave, augusta,
Enseña sosegada
Las ciencias y las artes bienhechoras;
Y temiendo mostrar su faz adusta,
Adórnala con gracias seductoras.

Asi en acorde y plácida armonía
Con enlace sagaz, que el arte oculta,
Ordena la razon el plan sencillo:
La amena fantasía
Con delicadas sombras y colores
Los objetos abulta,
Y de su noble hermana
Con mil vistosas flores
Los áridos preceptos engalana;
Y del sonoro verso la mensura,

I.

Grabándolos profundos en la mente, Les presta rapidez, fuerza y dulzura.

Siempre atento á su fin, útil y grato,
No consiente el didáctico poema
Ocioso lujo y frívolo aparato:
Sencillez, claridad, breves preceptos,
Sin vana ostentacion ni vil bajeza,
Son su mayor belleza,
Su noble fondo, su modesto ornato;
Y si tal vez enlaza artificioso
Dulce ficcion y vivas descripciones,
Es para dar al ánimo reposo
Y hacer gratas sus útiles lecciones.

¡Con qué tono tan dulce y variado
Virgilio enseña á cultivar las mieses,
La tierna vid, el árbol delicado!
Ya nos instruye afable, ya nos pinta
El campo delicioso,
El caballo impaciente,
La lluvia, el huracan, el Etna ardiente,
Y el enjambre de abejas oficioso:
Escucha el labrador su voz divina,
Cual si fuese inspirada
De algun rústico dios; y retratada
Natura ve en sus cuadros
Su amenidad, su gracia peregrina <sup>20</sup>.

## CANTO V.

DE LA TRAGEDIA Y DE LA COMEDIA.

¿ Visteis tal vez en mármol imitado Del triste Laocoonte el duro trance. Cuando de horribles sierpes relazado Ve á su vista espirar sus propios hijos Sin que su vida á redimir alcance? A un tiempo mismo el alma consternada Del arte imitador la magia admira; Por el mísero padre Ansia, teme, suspira; Y al lamentar su acerba desventura, Templa su pena incógnita dulzura. Tal es de la Tragedia el dulce encanto: No refiere, no pinta; representa Un suceso terrible, lastimoso, Y tan viva su imágen nos presenta Que con tierno placer arranca el llanto 1. Para lograr su objeto, una accion sola Por fin único y simple se pròpone;
Su diestro plan dispone,
Enlazando con nudos convenientes
Los varios incidentes;
Y ora sencilla, rápida camina,
Ora sagaz por sendas diferentes
Al término propuesto se avecina².
¿Es parricida Edipo, incestuoso?
El triste espectador, turbado, inquieto
Con el fatal secreto,
No anhela saber mas; y no consiente
Que el mas bello incidente,
Una escena, un actor, un solo acento
Ociosos le distraigan
De su dulce terror y sentimiento³.

Al arte toca dar á una accion sola

La debida extension y el propio enlace,
Sin que desnuda y lánguida aparezca
Ni en su oscuro artificio se embarace:
Para el drama nacida,
Parezca que ella misma de buen grado
Llena y completa la cabal medida;
Y en su propia importancia, en su grandeza,
Consigo lleve su mayor belleza<sup>4</sup>.

Con liviana atencion copiados vemos Los sucesos fatales Que por comun destino cada dia Afligen á los míseros mortales; Pero al ver á los héroes mas famosos,
A reyes poderosos,
Víctimas tristes de la suerte impía,
Su poder y grandeza
Con sublime terror fuerzan al hombre
A contemplar medroso su flaqueza;
Mientras inquieta el alma, enternecida,
Con sensible piedad mide y compara
Su inmensa elevacion y su caida<sup>5</sup>.

Mas su grave infortunio no aparezca
Comun fracaso de la suerte varia;
Antes el drama la pintura ofrezca
De una accion singular, extraordinaria,
Que la atencion cautive,
El ánimo suspenda,
Y de opuestas vivísimas pasiones
Muestre el encono y la fatal contienda.

Del odio y la venganza
Siempre el ciego furor nos estremece;
Sentimos de sus víctimas el riesgo,
Su destino infeliz nos compadece:
Mas no es tan solo un hombre,
No es un mero enemigo, es un hermano
Quien la nefanda cena da á Thiestes;
Contra su propia madre
Muestra el furioso Orestes
Armada, pronta la terrible mano;
Y en el fatal momento,



Erízase el cabello, el pecho late, Y al triste espectador falta el aliento<sup>7</sup>.

Una, grande, completa, interesante
La accion trágica sea;
Con tal arte imitada y semejante
A la misma verdad, que el pueblo vea
La imágen fiel y viva,
Y con grato dolor y sobresalto
De su ilusion apenas se aperciba 8.

Si al ingenio y al arte dable fuere,
Dure la accion del drama el tiempo mismo
Que á ella presente el público estuviere;
Mas al espacio y término de un dia
La comun indulgencia
Ensanchó de los vates la licencia.
Contrastado de vivos sentimientos,
El público no mide escrupuloso
Las acciones, las horas y momentos;
Mal empero confunde en breve drama
La larga duracion de un mes, de un año;
Y rígido condena
La grosera ficcion y el torpe engaño?

Nunca el lugar se mude de la escena: Y á la ilusion atento, Jamas olvide el drama que ella sola Le ayuda grata á conseguir su intento. Si seducir procura Al tierno corazon, ¿cómo no teme Que delaten los ojos su impostura, Si á despecho del tiempo y la distancia, Al son de un pito trasformarse miran Triste prision en deliciosa estancia, Y un pórtico de Atenas En el regio palacio de Micenas 10?

En su curso y accion no ofrezca el drama Absurdos ó portentos increibles, Si aprobacion y crédito reclama: Mire, toque engañado El mismo espectador la ficcion bella; Y por sus propios ojos Mas profunda, mas rápida, mas viva, Su tierno pecho la impresion reciba. Oculte empero de la vista el arte, Con prevision prudente, Lo que imposible ó repugnante sea; Y busque en el oido Testigo menos fiel, juez indulgente. Contemple enternecido El público las ansias, la congoja, La infausta muerte de la tierna Dido; Mas con horror no vea Que á sus míseros hijos despedaza · Bañada en sangre la feroz Medea; Ni incrédulo presencie de las olas Salir el fatal monstruo, abalanzarse, Y el infeliz Hipólito en su carro

Contra las duras rocas estrellarse ".

No menos verosímil que oportuna, Fácil, breve, ingeniosa,
La clara exposicion del argumento
Encubra su designio cuidadosa:
Desde el primer momento
El público impaciente ya desea
Saber hora, lugar, accion, intento;
Mas sin que el arte vea,
Ni ociosa narracion, lenta ó confusa,
Su memoria fatigue y sufrimiento 12.

En su rápido curso la accion misma, Su orígen y su objeto desenvuelva; Su propia senda allane; Y veloz, impaciente, Por llegar á su término se afane. De uno en otro incidente Lleve, arrebate al ánimo suspenso; Los riesgos, los obstáculos, la lucha, El contraste presente Cubran el porvenir de un velo denso; Y de escena en escena Crezca el terror, la agitacion, la pena 13.

Con oculto artificio preparada La funesta catástrofe sorprenda, Rápida, singular, inesperada: La accion, el nudo mismo Que el ánimo agitado tuvo incierto Entre el vago temor y la esperanza, Súbito atraiga la fatal mudănza; Y déjele en un punto

De grave angustia y de terror cubierto 14.

Víctima infausta del fatal destino, Inquieto Edipo ante su pueblo busca De su postrer monarca al asesino: Cada vez con mas ansia, con mas pena, Duda el espectador, teme, conoce Que él propio-por su labio se condena; Y en el terrible instante El fatídico nudo desatando, Descubre el infeliz su horrenda suerte, Y ni aun halla el descanso de la muerte 15.

La inexorable ley del hado injusto, Los males en que al hombre precipitan Sus flaquezas y míseras pasiones Nuestro terror, nuestra piedad excitan: Manchado con incesto y parricidio Aun compadece Edipo; y si indignados Condenamos de Fedra el torpe intento, En lágrimas bañados Compartimos su angustia y su tormento 16. Asi el arte procura

Que el héroe principal la atencion robe Y del público excite la ternura: Mas sin susto ni pena el hombre mira El fin funesto del atroz malvado;

Y menos afligido que asombrado, Del divino Cator la muerte admira 17.

Con sus propios matices y colores
Los varios caractéres pinte el drama;
Y nunca en sus retratos contradiga
La fábula, la historia ó comun fama:
Si imita por ventura
De la triste Ifigenia el fin funesto,
Píntenos su inocencia y su ternura,
Al fiero Aquiles impaciente, altivo,
Terrible en su dolor á Clitemnestra,
A Agamenon soberbio y vengativo.

Por único modelo y por maestra A la varia natura el arte elija; Y ya retrate fiel, ya osado invente, A cada actor del drama dé un carácter Propio, bello, distinto y consecuente.

Su índole y situacion, su edad y patria,
Sus costumbres, afectos y pasiones,
Den á su labio el oportuno acento,
Sus designios dictando y sus acciones:
No hablen lo mismo el padre y el esposo,
El fiero rey y el débil cortesano,
El Númida feroz y el culto Griego,
El mozo altivo y el prudente anciano 18.
Aun en el hombre mismo
Muestra cada pasion su voz y acento:
El humilde dolor clama, suspira;

Ruge feroz la ira; Abre su incauto pecho la esperanza; Y en pérfido silencio Se esconde mas tremenda la venganza<sup>19</sup>.

Cual las templadas cuerdas de la lira,
Al pulsarlas sagaz la diestra mano,
Cuando de la pasion la voz escucha,
Fácil responde el corazon humano:
El que á arrancarnos lágrimas aspira,
Antes debe llorar; ver en su mente
A la mísera Dido ya postrada
Apenas despedir la voz doliente,
Y con mortal angustia y desconsuelo
Los tristes ojos levantar al cielo.
Su mismo corazon dictará entonces
La expresion propia y fiel, tierna y sencilla
Sin humilde llaneza,
Fácil sin desaliño, digna y noble
Sin afectar orgullo ni grandeza.

Mas si en pomposo estilo Hécuba llora entre el incendio y ruina La sangre de sus hijos derramada, Lamenta en vano su infelice suerte; El público tranquilo El necio afan y el artificio advierte<sup>20</sup>.

Al par de la pasion, eleve, apague La tragedia su voz: pinte su lucha, Su desórden violento,



Su furor y delirio,
Su débil postracion y desaliento.
Enérgica y sensible, hermane diestra
El vigor, la nobleza y la ternura;
No cual inmoble estatua inanimada
Su proporcion ostente y su hermosura.
Las fogosas pasiones
No discurren, no cesan; arden, instan,
El ornato desdeñan y el reposo,
Y al corazon arrastran
En su rápido curso impetuoso.

Terrible en su furor, pronta, vehemente, Tierna en su angustia y mísero quebranto, La sensible Melpómene no aspira Al vano son y artificioso canto:

Brama, amenaza, quéjase, suspira, Interrumpe su voz con débil llanto, Y hasta su mismo acento

Nos pinta su furor ó desaliento 21.

No asi su dulce Hermana,
Que alegre siempre y viva,
Su fiel espejo ofrece á nuestros ojos
Y con donosas burlas nos cautiva.
Otro cuadro, otra accion, otros actores
Ocupan ya la escena: al ñero Atreo,
Al triste Idomeneo,
Suceden el hipócrita, el avaro;
El ridículo vicio al negro crímen;

Y al lúgubre terror y sentimiento La burlona sonrisa y el contento 22. Venid todos, llegad, ninguno tema; Y con maligno anhelo Mirando en derredor, cada cual busque De la copia el ridículo modelo. ¿Mas quién le podrá hallar? No es Delio ó Fabio Quien va á mostrarse en la graciosa escena; Es la imágen de un viejo codicioso, Expuesta al natural con alma y vida A la burla del pueblo malicioso. ¡Con qué vivos colores Nos manifiesta él mismo sus sospechas, Sus ansias y temores! No hay accion, no hay palabra, no hay acento Que no descubra su pasion mezquina, A pesar de su astuto fingimiento; Y si alarga la mano codiciosa, Mostrando compasion, saber ya ansiamos El precio de la usura vergonzosa <sup>23</sup>.

Mas ved la situacion en que le pinta
La Comedia sagaz: su mala estrella
Condenó al infeliz á enamorarse
De una jóven amable, franca y bella;
Es forzoso gastar ó ver con ceño
Al adorado dueño;
Y el amor, la vejez, la vil codicia
¡ Qué contraste tan vivo y tan gracioso

Para un drama ingenioso <sup>24</sup>!
Con bellas y oportunas situaciones
Del corazon humano
Descubre las recónditas pasiones;
Cada vez mas incierto y mas lejano
Muestra sagaz el término dudoso;
Y con astucia grata
Burlando nuestro afan, cual fácil juego,
Forma, estrecha su nudo, y lo desata.

Al par nos maravilla
Su enredo singular y artificioso,
Su exposicion sencilla,
Su desenlace fácil é ingenioso;
Y que hermanando el arte riguroso
Con la libre y fecunda fantasía,
Su feliz invencion ciña y reduzca
A una accion, á un lugar, á un solo dia<sup>25</sup>.

No es una mera imágen ni un retrato; Es un cuadro animado, propio, vivo De la vida civil y comun trato; Y á la misma verdad tan fiel remeda, Que en secreto decimos: « asi pasa En una y otra casa <sup>26</sup>. »

A tanta perfeccion el drama aspire: El sitio olvide, la ficcion y actores El pueblo espectador; escuche y mire Al amante, al esposo, al hijo, al siervo; Y en sus propias acciones,



En sus fieles discursos busque y halle Su carácter, costumbres y pasiones.

Sombra ligera, pincelada leve
Basta á la diestra mano
Para alterar de un rostro las facciones:
Ya es un padre indulgente,
Ya es un severo juez, ya es un tirano;
Mas siempre percibimos
Su semblante y su gesto; y la fiel copia
Con su bello modelo confundimos.

Complácese Natura En ostentarse rica, varia, amena; Y el arte imitador al par procura Mostrarse grato en la ingeniosa escena : . Elige, observa, estudia sus modelos; Combina sus colores, los varía; Y la fiel semejanza no encadena De su pincel la libre valentía. Ya retrata á un mancebo veleidoso, Pródigo, altivo, indócil, impaciente; Ya un templado varon, grave y juicioso; Ya un viejo adusto, avaro, impertinente. Mas á par de la edad, diestro matiza La indole peculiar, el sexo, el grado, El siglo, la nacion; y á un mismo tiempo Nos copia, nos instruye, y nos hechiza 27.

No busqueis en sus cuadros la grandeza, Las imágenes ricas y el ornato;



En su verdad, su gracia y su viveza Se admira de Teniers el pincel grato: Cualquiera, al contemplarlos, fácil crea Imitar su expresion fiel y sencilla; Y si lo intenta osado, Su necio orgullo confundido vea.

La modesta Comedia solo admite
Estilo natural, leve y urbano,
Tan propio en su expresion, tan libre y fácil
Que afan no muestre ni artificio vano:
Si la viva pasion su pecho enciende,
Elevando su voz la imita diestra;
Y sin negar su condicion humilde,
Su tierno pecho y corazon nos muestra 28.

Mas nunca audaz pretende
Elevarse á la trágica grandeza,
Ni con plebeya burla ó vil torpeza
Su culto estilo y su pudor ofende:
Cortés al par que viva,
Sin mostrarse procaz ni desenvuelta,
Su donaire descúbrenos festiva;
Si es que tal vez no finge, seria y grave,
Ocultarnos su sátira ingeniosa,
Y con sonrisa plácida y suave
Celebramos su astucia maliciosa.

Sin afectar doctrina ni agudeza, Del habla familiar rápida y fácil Imita la soltura y ligereza <sup>29</sup>: Deslizanse veloces
Sus versos y sus voces;
Crúzanse, tornan, huyen,
Rápidos corren, vuelan;
Y al leve pensamiento
En su curso fugaz seguir anhelan 30.

¡Cuán vivo y sazonado
El español ingenio lució un dia
Su fecunda invencion, su dulce agrado!
Los versos, el diálogo, el estilo,
La sal, la locucion, la sutil trama
Le dan eterna fama;
Y la razon severa,
Al mirar tantas dotes peregrinas,
El grave fallo en su favor modera 31.



### CANTO VI.

DE LA EPOPEYA. --- CONCLUSION.

Con noble magestad la *Epica Musa*Canta una accion heróica, extraordinaria,
Simple en el plan, en los adornos varia:
Asi Homero divino
A la atónita Grecia narró un dia
De la gran Troya el mísero destino;
De cien pueblos y reyes belicosos
En sus cantos fundó la eterna gloria;
Y del mayor imperio que vió el Asia
Solo dura en sus versos la memoria '.

Mas no osó temerario
De diez años de asedio y de combates
Abarcar vanamente el curso vario:
En tan inmenso campo á un solo punto
Ciñó modesto el tímido deseo,
Y á su canto inmortal dió noble asunto
La cólera del hijo de Peleo<sup>2</sup>.

Ni con prolijo afan subió molesto
Hasta el remoto amor del jóven Páris,
Al anunciar de Troya el fin funesto,
Ni menos siguió luego
Por tierra y mar, en lides y en trabajos,
La lenta hueste del airado Griego:
Casi ya por dos lustros amagaba
A la invicta ciudad con hierro y fuego;
Cuando en el campo argivo
La Discordia fatal su antorcha enciende;
Y en el crítico instante el gran Homero
Su noble canto entusiasmado emprende 3.

Asi tambien el Vate Mantuano
En el tirreno mar náufrago muestra
Por vez primera al inclito Troyano:
De la implacable Juno
Escuchamos tronar el ronco acento;
Y su horrísona cárcel quebrantando,
Despeñarse en el mar el raudo viento;
Mas la serena frente alza Neptuno,
Calma á una voz al pérfido elemento;
Y libres ya del destructor amago,
Tocan las naves del piadoso Enéas
La leve arena de la infiel Cartago.

Allí arrancando con dolor profundo La triste voz del pecho enternecido, El caso extremo de la amada patria El huésped narra á la sensible Dido; Y cual salvando entre el voraz incendio De los desiertos lares Los dioses tutelares, Los restos de Ilion y la esperanza Del prometido imperio Osó fiar á los ignotos mares 4.

Como el águila audaz que en libre vuelo De la vaga region se enseñorea, Cruza el inmenso cielo, Y en su altísima cumbre suspendida Contempla desde el sol el bajo suelo: Tal el divino Vate, En alas del ingenio remontado, Abraza con su vista cuanto encierra En sus inmensos términos la tierra: Ve en el Asia remota Arder y hundirse los soberbios muros Que Neptuno labró; de Africa altiva Crecer en la ribera Del romano poder la rival fiera; Y en el suelo latino Abrir el Hado eternos Los cimientos del pueblo de Quirino 5.

Cuanto fue, cuanto existe, cuanto esconde El hondo porvenir, está presente Del sacro Vate á la inspirada mente; Y en fatídico acento Anuncia á los humanos



Del destino los íntimos arcanos.

A su divina voz descubre Enéas,

De gloria y de virtud resplandecientes,

En los Elíseos campos

De Julio á los ilustres descendientes,

Y en el estrecho monte Palatino

Nacer el pueblo á quien triunfante un dia

Del mundo el cetro reservó el destino 6.

Modesta emprenda la veraz Historia
Los graves hechos referir fielmente,
Y el sagrado depósito inviolable
Religiosa guardar de gente en gente;
Mas sublime y audaz la Épica Musa
Exorna, inventa, crea;
Y á la verdad solícita imitando,
Con sus gratas ficciones nos recrea.
La oscura tradicion, la antigua fama,
La fábula ingeniosa al noble canto
Añaden nuevo encanto;
Y arrastrada en el curso impetuoso
De la rápida accion, la razon misma
No percibe su engaño delicioso 7.
Cual cavendo de un monte á la llanura

Cual cayendo de un monte á la llanura Ensancha un rio su veloz corriente, Sucédense las ondas á las ondas, Y corre y se apresura Hasta hundir en el mar la hinchada frente: Tal Homero sublime Rápido lleva al leve pensamiento De portento en portento; Y con sorpresa grata, Al acercarse al término anhelado, Lo eleva, lo enagena, lo arrebata 8.

¡Con qué placer de su inspirado labio El generoso Griego escucharia De su triunfante patria el desagravio! Cada cual, á su voz, reconocia Las naves, las banderas, los blasones, Los ínclitos varones; Y al escuchar su acento, La sangre hervir sentia Y el pecho retemblar con noble aliento.

¡Oh, si me diera un Dios su voz sonora, Y nacer venturoso en claro dia Cuando la patria mia,
La frente orlada de inmortal victoria,
Ambos mundos llenaba con su gloria!
Altivo, audaz, invicto, impetuoso
Las enemigas haces arrollando,
Al Cid cual otro Aquiles cantaria,
Con su valor insigne
La gloria de los reyes eclipsando,
O á Córdoba triunfante
Llevando de Castilla los pendones
A cien y cien naciones;
O al gran Cortes, al español imperio

Uniendo con su brazo un hemisferio.
Cante con son robusto
El fogoso Lucano los horrores
De discordia civil, tintas las manos
En la sangre de míseros hermanos:
Con angustiosa pena
Volvemos de los bárbaros despojos
Los encendidos ojos;
Al ver ya sobre Roma la cadena,
Se estrecha el pecho, el corazon se oprime;
Y solo entre las ruinas de la patria
La sombra de Caton se alza sublime?

Mas cuando el sacro Homero
De Grecia canta la gloriosa lucha
Y el triunfo de sus armas lisonjero,
El hijo de aquel suelo venturoso
Con incansable ardor su voz escucha;
Le sigue al campo, al muro, á la pelea;
Blandir quisiera la robusta lanza;
Y agítase impaciente,
De Aquiles lamentando la venganza.

Mira, distingue, toca
Cual vivos los objetos variados,
En el cuadro bellísimo pintados;
Oye en los vientos el clamor de guerra;
Y al embestir la hueste,
Con profundo rumor temblar la tierra.
Como incendio voraz en alto monte

Por espaciosa selva se derrama,
Cunde veloz la llama,
Y llena con su lumbre el horizonte:
Asi corriendo á la mortal pelea,
En el inmenso campo
La hueste de los Griegos centellea.
Arde la lid; renuévase; mil veces
Correr vemos la sangre en la llanura,
A la márgen del Símois y del Xanto,
Junto á la misma armada mal segura;
Y en cada trance fiero
Nuevos héroes y hazañas y prodigios
Presenta á nuestra vista el gran Homero 10.

¡ Pues qué cuando sensible nos ofrece A Andrómaca abrazando al tierno esposo, Y al ínclito Guerrero Besando al tierno infante cariñoso! Con lágrimas de amor y de ternura Presenciamos la amarga despedida, Escuchamos su voz, vemos su rostro; Y de la lucha el término infelice Con grave afan el corazon predice.

La columna y sosten de un vasto imperio, El consuelo de un padre, augusto, anciano, Ante sus mismos ojos Víctima cae de enemiga mano; Y en los campos testigos de su gloria Hundida en polvo vil la regia frente, El caudillo bizarro Exánime y sangriento Del vengativo Aquiles sigue el carro.

Como suele tras hórrida tormenta Que en tenebroso luto envolvió el suelo, Sentir el alma plácido consuelo Cuando nuncio de paz Iris se ostenta; Asi al ver aplacarse la atroz ira Del fiero vencedor, la piedad blanda Asilo hallando en su acerado pecho, Calmado y satisfecho Nuestro oprimido corazon respira.

Al fin da tregua á su furor Aquiles, Y halla á sus pies en triste desconsuelo Al tierno padre, al inclito monarca, Feliz un dia cuando quiso el cielo, Y hora lloroso, humilde, arrodillado, Al bomicida mismo De un hijo pide el cuerpo inanimado. Demándale piedad, instale, ruega; El recuerdo de un padre tierno invoca; Y la mano cruel que hirió á sus hijos, La mano con su sangre salpicada, Trémulo estrecha y con sus labios toca. Calla el héroe inmortal; mas ya en sus ojos Lágrimas de ternura brotar veo; Clávase allá en su mente La memoria de un padre, anciano, ausente; Y antes que el labio mueva, el dulce triunfo De la santa piedad fácil preveo 12.

Parece que las Gracias conducian El divino pineel del sacro Homero; Afables cual en dia placentero El ceñidor á Vénus ofrecian: En sus inmensos cuadros Fácil el plan el ánimo concibe; Y en cien y cien figuras agrupadas La accion, el rostro, la expresion percibe. Aquel anciano grave Que en el alto congreso de monarcas Sus iras templa en ademan suave, Es Néstor el prudente : Con fingida modestia artificioso Los ánimos rebeldes cautivando, Oigo la voz de Ulises valeroso, Cauto en el riesgo, en plática elocuente: Intrépido, animoso, Combatir y triunfar solo aconseja Diomedes impaciente; Si combate en el campo, es un torrente. Alli unidos su bueste acaudillando A entrambos Ayax veo: Agil, veloz, fogoso, Distingo al hijo del insigne Oileo, Lanzándose á la lid, cual leon furioso, Mientras firme y tenaz alzarse miro

De Telamonio el cuerpo giganteo, Las enemigas haces contrastando; Cual con inmóvil planta immensa roca Del mar y al viento el ímpetu provoca.

En medio de tan inclitos guerreros
Con noble magestad descuella Aquiles;
Como brilla del sol á la vislumbre,
Alzada sobre un monte y otro monte,
De los nevados Alpes la ardua cumbre.
El rostro, el ademan, el fiero porte
Del héroe muestran la divina estirpe;
Parece Apolo en la veloz carrera;
Y en la batalla fiera
Blandir la lanza del feroz Mavorte 14.

Ricos despojos y gloriosa palma
Esperan los caudillos valerosos
Gozar un dia en apacible calma,
Al tornar á sus lares venturosos;
Mas el divino Aquiles
Para siempre la paz, el patrio suelo,
De un trono las delicias,
El tierno amor de un padre,
De un hijo idolatrado las caricias,
Intrépido abandona;
Y aun roja con su sangre
Ceñir anhela la inmortal corona:
Que sabedor de su enemiga suerte,
El decreto arrostrando del destino,

Ármase, lidia, triunfa, Y al frente de Ilion busca la muerte 15. Pendiente está de él solo De numerosa hueste la esperanza, La salud ó la ruina de un imperio, El baldon de la patria ó su venganza; Y do quiera que atónitos volvamos La vista en derredor, grande, sublime, Siempre al divino Aquiles divisamos. Al eco de su voz, si airada suena, De Pérgamo la hueste vencedora Sus impetus refrena; Tímido y mal seguro Héctor, de mil laureles coronado, Huye á su vista ante el troyano muro; Y si obstinado en su implacable encono El Caudillo inmortal su brazo niega A la fatal refriega, Al ver la inmensa hueste debelada Y ya ardiendo la armada, El clamor de los Griegos escuchamos; Y con inquieto afan y mudo asombro Aun mas grande en su ausencia le admiramos 16. Mas no bastaba á Homero De la humana natura Desplegar la magnifica pintura : Lleno de un Dios el inspirado pecho, -Deja la humilde tierra

En sus inmensos límites estrecho; Y ya con vuelo osado se sublima Del Ohimpo á la cima, Ya rápido desciende Donde el profundo Abismo Sus negras sombras pavoroso tiende 17.

De magestad ornado Al poderoso Júpiter nos muestra, De las altas Deidades acatado Y ardiendo el rayo en su invencible diestra. Sobre el tendido espacio Del undísono mar reina Neptuno: En su profundo seno Brilla argentado el nítido palacio; Y cual Céfiro leve Que la espalda del mar apenas riza, El carro de oro y nácar Sobre las mansas olas se desliza. Mas de hierro las puertas rechinando Sobre el quicial eterno, Lanzándose del trono Al Dios descubren del profundo Averno; Cuando temió que en su tremendo encono Clavando el fiero Hermano su tridente, Por el seno entreabierto de la tierra Mostrara á los mortales Las lóbregas mansiones infernales 18. A la voz de la Musa soberana,



El mar, la fuente, el valle, el bosque umbroso, El rio caudaloso, Puéblanse de mil seres inmortales: De espeso monte en las cavernas hondas Refúgianse los Faanos y Silvanos; Las Náyades mostrando el blanco pecho, Juegan del rio en las tranquilas ondas; Y seguida de rápidos Tritones, Deja Tétis los brazos de Nereo Para correr las líquidas regiones 19.

No es un leve vapor el que apremiado
En los cóncavos senos de la tierra,
Súbito desatado
Hace temblar sus íntimos cimientos:
Ni los hinchados vientos
Los que agitan el mar en cruda guerra:
De Neptuno el tridente
Levanta airado al piélago profundo;
Y en la cumbre mas alta del Olimpo
De Jove omnipotente
El ceño basta á conmover el mundo 20.

Si enseña grave la razon sublime Que en honda providencia Un Númen soberano El orbe rige con potente mano; La aurea cadena del divino Jove En firme nudo al universo enlaza; Del alto cielo pende;



Y en el inmenso espacio
La grave tierra y piélago suspende 21.
Como regia matrona,
En el solio magnifico sentada,
Muestra el manto de púrpura esplendente,
Y á la elevada frente
Ciñe con magestad aurea corona:
Asi la Épica Musa
Ostenta en pompa, en gala y en riqueza
De su celeste origen la grandeza;
Desdeña audaz los tímidos acentos;
Y con vivas imágenes procura
Ennoblecer sus altos pensamientos.

De roble guarnecido y triple acero
Mostró su pecho el Luso celebrado,
Que en el immenso piélago lanzado
Nueva senda al Oriente abrió primero:
Mas cuando á par del alto promontorio,
De lóbregas tormentas coronado,
Inmenso Espectro súbito aparece,
Y entre el remoto Oriente y el Ocaso
Tremendo veda el temerario paso,
La sorpresa, el asombro, el terror crece;
No es ya Gama un mortal; un Dios parece.

Cual sobre lecho de dorada arena Explaya el Tajo sus raudales puros, Y con murmurio plácido saluda De Toledo imperial los altos muros:



No de otra suerte en el rotundo labio De la excelsa Caliope resuena Noble diccion, riquísima, sonora; Y elevando su voz encantadora, De grata admiracion el orbe llena <sup>22</sup>.

Mas no á tan ardua empresa Oseis alzar, ó jóvenes hispanos, Los ánimos lozanos; Que no dió Apolo á esfuerzos juveniles Cargar en flacos hombros La inmensa gloria del divino Aquiles. Con rubio bozo el tierno Garcilaso De guerreros laureles se cubria; Y apenas se atrevia A cantar en sus versos los amores Y el dulce lamentar de los pastores : De pámpanos y rosas coronada Villegas ensayó la blanda lira, Por el amor templada; Y en el Tórmes tranquilo, La paloma de Filis envidiando, La misma Vénus inspiró á Batilo.

¡Dichoso aquel á quien las sacras Musas La cuna remecieron , Y lauro peregrino Para ceñir su frente apercibieron! Ya empero que á mi anhelo generoso Ingratas niegan su favor divino , Al pie del Helicon, la estrecha via Que por su cumbre guia De la gloria inmortal al sacro templo, Mostraré con mi voz, no con mi ejemplo.

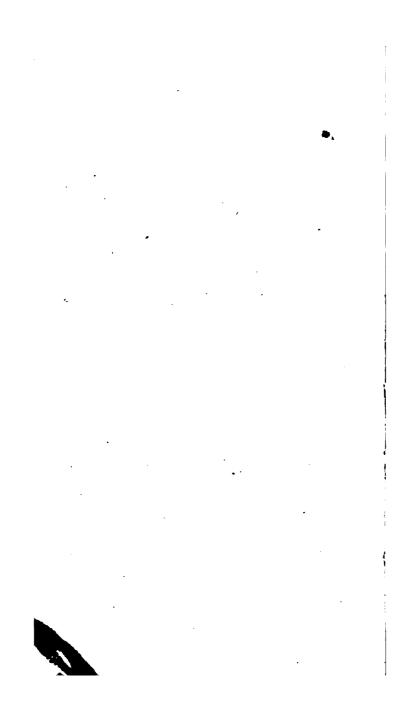

# **ANOTACIONES**

## A LA POÉTICA.

#### CANTO I.

- 1. Esta es la cualidad característica del poeta, y la que le distingue del versista: el primero inventa, crea, pinta; el segundo expone meramente pensamientos comunes, ensartando palabras arregladas á cierta medida.
- 2. La Poesía, asi como las demas artes imitadoras, se propone por modelo á la naturaleza; y del mismo modo que la escultura no malgasta el mármol, ni la pintura sus colores para representar cualquier objeto innoble ó defectuoso; la Poesía que se vale para sus imitaciones del discurso elevado y armonioso, no copia á este ó aquel individuo particular, cual existe realmente, sino que escoge las cualidades repartidas en muchos, y forma con su conjunto un modelo ideal, hermoseando de este modo á la misma naturaleza.

No es necesario advertir que no se entiende aqui

por la palabra hermosear sino dar á cada objeto la mayor perfeccion posible en cualquier género que sea; pues un objeto horroroso puede ser tan bello, en este sentido, como el mas agradable: las espantosas sierpes pintadas por Virgilio, saliendo del mar para acometer á Laocoonte, son tan bellas en poesía como el pajarillo de Lesbia, celebrado por Catulo; y pasando de lo físico á lo moral, el parricida Orestes no es menos bello en la imitacion dramática que el inocente Hipólito.

3. Lo mismo que el pintor, cuando trata el poeta de representar un objeto, se esmera en la eleccion oportuna de circunstancias, para darle todo el realce de que es capaz: si se propone, por ejemplo, representar un caballo, no pintará seguramente al primero que se le ofrezca á la vista; sino que procurará hacerlo con la maestría que Virgilio en el libro tercero de sus Geórgicas, ó que su imitador Pablo de Céspedes en su Poema de la Pintura:

Que parezca en el aire y movimiento La generosa raza do ha venido; Salga con altivez y atrevimiento Vivo en la vista, en la cerviz erguido: Estribe firme el braze en duro asiento, Con el pie resonante y atrevido, Animoso, insolente, libre, ufano Sin temer el horror de estruendo vano.

Brioso el alto cuello y enarcado, Con la cabeza descarnada y viva; Llenas las cuencas, ancho y dilatado El bello espacio de la frente altiva: Breve el vientre rollizo, no pesado Ni caido de lados, y que aviva Los ojos eminentes; las orejas Altas sin derramarlas, y parejas.

Bulla hinchado el fervoreso pecho
Con los músculos fuertes y carnosos;
Hondo el canal, dividirá derecho
Los gruesos cuartos limpios y hermosos:
Llena la anea y crecida, largo el trecho
De la cola y cabellos desdeñosos;
Ancho el hueso del brazo y descarnado,
El casco negro, liso y acopado.

Parezca que desdeña ser postrero, Si acaso caminando ignota puente Se le opone al encuentro; y delantero Preceda á todo el escuadron siguiente: Seguro, osado, denodado y fiero, No dude de arrojarse á la corriente Rauda, que con las ondas retorcidas Resuena en las riberas combatidas.

Si de lejos al arma dió el aliento Ronco la trompa militar de Marte, De repente estremece un movimiento Los miembros, sia parar en una parte: Crece el resuello, y recogido el viento Por la abierta nariz, ardiendo parte: Arroja por el cuello levantado El cerdoso cabello al diestro lado.

4. El buen gusto llega á convertirse por la repeticion de actos en una especie de sentido interno, por cuyo medio nos apercibimos instantáneamente (y sin que aparezca siquiera el juicio que forma nuestro ánimo) de las buenas prendas ó de los defectos de un escrito; y á esta cualidad ha debido sin duda que se le dé figuradamente el nombre de gusto. Nada hay, pues, tan importante como ejercitarlo con buenos



modelos, para acostumbrarnos insensiblemente á sus bellezas; porque una vez adquirido este hábito, desechamos maquinalmente, y como por natural instinto, lo que nos produce una sensacion ingrata. Y para valernos de un ejemplo ya citado, el que hubiese largo tiempo manejado á Virgilio y admirado en él ó en Céspedes la bellísima descripcion del caballo, difícilmente pudiera tolerar al ingenioso Calderon cuando pone en boca de una dama, y á punto de despeñarse, los siguientes versos:

Hipógrifo violento,
Que corriste parejas con el viento,
¿Dónde, rayo sin llama,
Pájaro sin matiz, pez sin escama,
Y bruto sin instinto
Natural, al confuso laberinto
De estas desnudas peñas
Te desbocas, te arrastras y despeñas? etc.

La vida es sueño: comedia.

- 5. Basta abrir las obras de nuestros mejores poetas, como Garcilaso, Herrera, Leon, Rioja, los Argensolas y otros, para ver hasta qué punto se habian nutrido con la literatura clásica de los antiguos: tal vez puede decirse que tanta era la veneracion que les profesaban, que á veces rayó en demasía, en términos de impedir que campease con mas libertad su fecundo ingenio. Mas lo que no admite duda es que con aquellos modelos formaron su gusto, y elevaron nuestra poesía al mas alto punto de esplendor.
- 6. Esta inimitable sensillez es la dote característica de la poesía griega: brilla lo mismo en los poemas de Homero que en las tragedias de Sóphocles, igual-

mente en las églogas de Teócrito que en las odas de Anacreonte; y aunque pueda decirse que tal vez pareceria aquella sencillez demasiado desnuda á los ojos de los modernos, creo que urge tanto mas recomendar á los jóvenes esta cualidad preciosa, cuanto correriesgo la hiteratura, á lo menos en mi concepto, de inclinarse al extremo opuesto de afectacion y extravagancia.

7. Los Latinos tomaron de los Griegos su literatura; pero si se la ve largo tiempo inculsa, tímida y sin atreverse á dar un paso por sí sola, despues en el siglo de Augusto se la ve elevarse con dignidad á su mayor gloria, y hasta disputar en algun género de composicion la primacía á su maestra.

Mas despues de aquella época, que seria inmortal en la literatura, aun cuando no hubiese producido sino á Virgilio y á Horacio, empezó poco á poco á corromperse el gusto, principiando por introducirse el lujo del ingenio y la demasiada pompa en los adornos, como se percibe en poetas de tanto mérito como Lucano y Séneca; continuando la corrupcion con tan rápido estrago, que antes de la invasion de los bárbaros llegó á desaparecer no solo la poesía, sino hasta la lengua.

8. La poesía tiene algunos principios fundamentales, que no dependen del antojo ni estan sujetos á la mudanza de los tiempos; pareciéndose en esto, asi como en muchas cosas, á las Bellas Artes. La pintura que hace Homero del ceñidor de Vénus presentado por las Gracias, es ahora tan bella como hace tres mil años; asi como la estatua de aquella diosa, exis-



tente en Florencia, muestra ahora la misma proporcion en sus miembros y la misma suavidad de contornos que cuando la labraron en Grecia. Las cualidades sobresalientes que han hecho inmortales los poemas de Homero, las recomendó igualmente Aristóteles en tiempo de Alejandro, Horacio en el siglo de Augusto, y Boileau en el de Luis décimocuarto; y es seguro que serán admiradas mientras amen los hombres lo que es bello y sublime.

- 9. Las mismas causas que produjeron el que empezase por Italia la civilizacion y cultura de Europa, dieron ocasion á que fuese la poesía de aquella nacion la que brillase antes: ¿qué obra pudiera presentar en el siglo décimocuarto ninguna nacion de Europa, comparable con el poema del Dante ó con el habla y la versificacion de Petrarca?
- 10. Recorriendo rápidamente la historia de nuestra poesía, se la ve nacer en el siglo duodécimo, al mismo tiempo que la lengua, mostrando en el Poema del Cid el embrion informe que podia aparecer en un tiempo, en que no se conocia con exactitud ni la medida de los versos ni la cadencia ni las consonancias, y en que hasta la lengua misma empezaba á respirar en la cuna.

Mas cobrando despues brios, en los reinados de S. Fernando y de D. Alfonso el Sabio, especialmente con la proteccion de este príncipe superior a su época, y esforzándose la versificacion por seguir una pauta segura, aparece ya la poesía algun tanto adelantada en el siglo décimotercio, como se echa de ver en los varios poemas de D. Gonzalo de Bercéo, en el de Alejandro de Juan Lorenzo, y en las composiciones de aquel instruido monarca, aunque se duda si efectivamente son ó no suyas algunas de las varias que se le atribuyen, como las Querellas, de que solo nos ha quedado una breve muestra.

Las revueltas, los escándalos y continuas guerras que asolaron despues á Castilla, privándola largos años de quietud y sosiego, se opusieron al cultivo de las letras y al adelantamiento de la poesía, impidiéndola salir de la infancia, en que la vemos en manos de los escasos poetas del siglo décimocuarto, entre los cuales merecen particular mencion el docto infante D. Juan Manuel, y el ingenioso Arcipreste de Hita. Mas desde el reinado de D. Enrique III, y mucho mas en el de su hijo D. Juan el II « se comenzó á elevar mas esta sciencia con mayor elegancia; é ha habido hombres muy doctos en esta arte, » como se expresa el célebre marques de Santillana en una epístola dirigida al condestable de Portugal sobre la historia de la poesía; y efectivamente, ya aparece esta andando con paso mas seguro en el siglo décimoquinto, que puede considerarse respecto de nuestra literatura como la aurora de un hermoso dia. Las causas generales que hacian entonces brotar por todas partes, con mas 6 menos vigor, la civilizacion y las letras, ademas de varias circunstancias peculiares á España, contribuyeron á que de repente apareciese en ella la poesía protegida por los príncipes, cultivada por claros ingenios, y produciendo, aunque todavía no sazonados, frutos mas exquisitos que antes.

En los antiguos Cancioneros, en que se hallan recogidas las poesías de aquella época, se nota ya mejor eleccion en los asuntos de las composiciones, un habla menos áspera y ruda, versificacion mas grata y flexible; en una palabra, muchas de las dotes que anuncian el talento cultivado de los poetas. Juan de Mena merece ya este título; y al compararle con sus predecesores, no puede menos de admirarse la invencion de los cuadros, el vigor de los pensamientos, y la osadía con que empujó, por decirlo asi, á la lengua aun indócil y perezosa, para que adelantase cuanto antes en la carrera que le abria.

Mas á pesar de haber sido tan útiles los esfuerzos de este poeta, no menos que los de un marques de Santillana, un Enrique de Villena, un Jorge Manrique, un Juan de la Encina y otros muchos, hasta el siglo siguiente no llegaron la lengua y la poesía castellana á su mayor auge: extendido entonces en España, con el ejemplo de los Italianos, el uso del verso endecasílabo, conocido largo tiempo habia, pero rara vez empleado; y adoptado por insignes poetas este nuevo instrumento, mucho mas acomodado que los antiguos, se ve de pronto á nuestra poesía pasar de su débil adolescencia al vigor y lozanía de a edad viril: medio siglo despues de Juan de Mena aparece ya Garcilaso.

En sus obras se ostentan ya el habla y la poesía castellana con toda su gala y riqueza; empezando desde él una época tan sobresaliente para la literatura española que ha merceido el renombre de siglo de oro. Nacieron en ella á porfía clarísimos ingenios, como Ercilla, Céspedes, Herrera, fray Luis de Leon, Gil Polo, Figueroa, Francisco de la Torre, Balbuena, Villaviciosa, Rioja, Jáuregui, los dos Argensolas, Villegas, Quevedo, y otros muchos poetas de gran mérito, aunque no de tanta nombradía; completando



la lista de autores célebres que tuvo España, en poco mas de un siglo, el fecundo Lope de Vega.

Ya en él y en algun otro de los anteriores se perciben los vicios que deslucieron la poesía castellana en el siglo décimoséptimo, empezando la época de corrupcion, á que el célebre Géngorn, á pesar de tantas cualidades sobresalientes, ha tenido la desgracia de dar hasta su nombre. A la sencillez antigua sucedió la sutileza pueril, á la grandeza la hinchazon, á las imágenes valientes las hipérboles y metáforas extravagantes; prefirióse á la elevacion modesta la oscuridad presuntuosa, y á los pensamientos robustos los conceptos alambicados; en una palabra, recargada de afeites y adornos ridículos, la poesía castellana apareció cada dia mas cnflaquecida y despreciable, hasta el punto de ser difícil reconocerla á fines de aquel siglo.

No parece sino que hasta la literatura iba á sepultarse con la monarquía; y si las circunstancias posteriores de España mejoraron algun tanto su situacion, no fueron sin embargo en mucho tiempo favorables al restablecimiento de las letras ni á la reforma del estragado gusto. Reservada estaba tan ardua empresa para mediados del siglo precedente, habiéndola acometido con igual audacia que tino el sensato Luzan, que puede considerarse como principal restaurador de la poesía, mas bien con sus preceptos que con su ejemplo; y ayudándole otros humanistas de buen gusto y de mas ó menos ingenio, como el conde de Torre Palma, D. Agustin Montiano y Luyando, Don Juan de Iriarte, D. Nicolas Fernandez de Moratin, D. José Pórcel y algun otro, se preparó una nueva época á la poesía castellana con hartas esperanzas de recobrar su perdido esplendor.



Contribuyeron luego por su parte á tan útil propósito D. Melchor Gaspar de Jovellanos, el maestro Fr. Diego Gonzalez, Cadalso, Iglesias, D. Tomas de Iriarte y otros literatos de mérito; pero entre los buenos poetas de aquel tiempo descuella sobre todos Don Juan Melendez Valdes, no solo por lo mucho que le debe la poesía, sino por haber contribuido mas que ningun otro á propagar en la juventud la aficion á este arte: discípulos suyos fueron los dos poetas que luego han sobresalido mas en la tragedia, como son un Quintana y un Cienfuegos; y aun puede decirse que de tantos ingenios como han cultivado con gloria la lírica española, despues de Melendez, apenas habrá alguno que no se haya formado en su escuela. Asi es que con razon puede señalársele para denotar una nueva era, demasiado cercana á nosotros para juzgarla con imparcialidad; pero que hubiera aumentado la gloria de la literatura castellana, si no se hubieran reunido por su mal tantos y tan tristes acontecimientos como han sobrevenido á la nacion desde principios de este siglo.

todas las artes imitadoras: en un grupo de escultura deben las varias figuras que lo componen, concurrir á un fin comun: el cuadro mas complicado no ha de representar sino un argumento; y lo mismo sucede á un poema, á un drama y aun á la composicion mas pequeña. Deben todas sus partes concurrir en un solo punto, como todos los radios de un círculo en un centro; pues si se quebranta esta regla, el ánimo se embaraza afanándose por percibir de una vez las relaciones que unen las

diversas partes; y este penoso esfuerzo disminuye el deleite.

- 12. La aficion natural á las descripciones y la facilidad con que suele lucir en ellas el ingenio, son causa de que muchos poetas den en el escollo de multiplicarlas en demasía, y de no proporcionarlas á la extension total del asunto, la cual no debe nunca desatenderse. Sea mas ó menos necesario aquel episodio, no sienta mal en un poema tan largo como la Iliada la descripcion del ejército griego, de sus caudillos y sus naves; cuya relacion debia ademas ser sumamente grata á una nacion que oia celebrar la gloria de sus armas y las hazañas de sus padres: ¿pero qué concepto mercecria un poeta, que componiendo meramente una oda en alabanza de un triunfo, se entretuviera á enumerar todas las tropas y caudillos que ganaron la batalla?
- 13. Pocas cosas requieren mas juicio y tino en el poeta que el juzgar de la oportunidad con que debe estar colocada cada parte de una obra, ocupando el sitio que le corresponde. Valiéndonos del ejemplo anterior, es fácil notar que la prolija enumeracion hecha por Homero está bien colocada en uno de los primeros cantos de su poema; pero apareceria importuna y tal vez insufrible en los últimos, cuando ya han subido de punto el interes y la curiosidad de los lectores. Aun con mayor razon, hay escenas en los dramas que producen un efecto bellísimo en los primeros actos, y que no podria tolerar el público cuando ya solo ambela llegar al desenlace.

- 14. En las pinturas al fresco, conservadas en el reino de Nápoles de las ruinas de Herculano y de Pompeya, hay una en que está cabalmente representado este asunto de la misma manera que se ha descrito en el poema.
- 15. Alude á los libros segundo y cuarto de la Eneida, tal vez los mas bellos de todos; y por el extremo contrario, la falta de variedad perjudica notablemente al placer que debiera producir la Pharsalia.
- 16. Nada hay que desluzca tanto la belleza de los escritos como el inmoderado uso de adornos, y sobre todo de los que son tan inútiles que solo descubren vana ostentacion. Horaçio los calificó bien cuando los llamó ambitiosa ornamenta, ó como decia el menor de los Argensolas: el follage ambicioso del ornato...... Y este defecto es tanto mas difícil de evitar, cuanto suele no nacer de pobreza, sino de sobrada abundancia de buenas dotes en un poeta: Lucano, Séneca, y aun el mismo Ovidio no se libertaron de aquel abuso; y cabalmente fueron tambien grandes ingenios, como Góngora, Quevedo y otros, los que por camino semejante acarrearon la corrupcion de la poesía española.

Los adornos, segnn la bella comparacion de un poeta, deben ser como las columnas, que á un mismo tiempo sostienen y hermosean el edificio.

17. En la Alhambra de Granada estan contiguos el palacio de los reyes moros, uno de los monumentos mas singulares que existen de arquitectura arábiga, y el palacio que mandó construir el emperador Cárlos Quinto, obra del célebre Machuca, y en que brillan á la par la sencillez y correccion del gusto.

#### CANTO II.

1. En una nota al canto anterior se ha indicado ya que la corrupcion del gusto empezó desde el tiempo de Góngora; « el cual ( como dice Lope de Vega) quiso enriquecer el arte y aun la lengua con tales exornaciones y figuras, cuales nunca fueron imaginadas ni hasta su tiempo oidas..... Bien consiguió lo que intentó, á mi juicio, si aquello era lo que intentaba; la dificultad está en recibirlo..... A muchos ha llevado la novedad hácia este nuevo género de poesía; pues en el estilo antiguo en su vida llegaron á ser poetas, y en el moderno lo son en el mismo dia; porque con aquellas trasposiciones, cuatro preceptos y seis voces latinas ó frases enfáticas, se hallan levantados donde ni ellos mismos se conocen ni sé si se entienden. » Cabalmente esta oscuridad era el mérito á que aspiraban, dando lugar á que dijese Quevedo con su natural chiste :

> Ni me entiendes ni te entiendo; Pues catate que soy culto.

Y el mismo Lope, despues de escribir un soneto en aquel estilo altisonante y enmarañado, lo concluye con este diálogo original: ¿ Entiendes, Fabio, lo que voy diciendo? — ¡ Y toma si lo entiendo! — Mientes, Fabio; Que yo soy quien lo digo, y no lo entiendo.

· Los medios principales que los cultos empleaban, consistian:

1°. En el uso de voces nuevas, especialmente latinas, ó de otras conocidas, pero tomadas en una acepcion extraña ó desusada. Apenas empezaba á amenazar de lejos el contagio, y ya pudo decir Juan` de la Cueva en su Ejemplar poético:

De dos archipoetas conocidos
Una murmuracion oi á un poeta,
Porque usaban vocablos escondidos.
Selopetum llamaban la escopeta,
Escapeda decian al estrivo,
Famélica curunte á la dieta;
Al maldiciente le decian cancivo,
A la casa comun de la vil gente
Público alojamiento del festivo.
Carnes privium llamaban comunmente
A las carnestolendas, y asi usaban
De aquesta afectacion impertinente:

2°. En la violenta colocacion de las palabras; pues (como dice Lope en su Discarso sobre la nueva poesua) a todo el fundamento de este edificio es el trasponer, y lo que lo hace mas duro, es el apartar tanto los sustantivos de los adjetivos, donde es imposible el paréntesis, que lo que en todos causa dificultad la sentencia, aqui la lengua. Al parecer los cultos defendian la extrema libertad en la colocacion de las palabras, escudándose con el ejemplo de la lengua latina; y á este propósito decia el Príncipe de Esquilache, aun-

que tampoco logró librarse de los resabios de su tiempo:

Confieso que los latinos
Usaron transposiciones,
Y partieron las dicciones
Con trastornos peregrinos;
Que son diversos caminos
Nacidos del propio idioma;
¿ Mas ya quien licencia toma
Para vestir como el Cid,
O para usar en Madrid
El trage que usaba Roma?

3°. En el desmedido uso de tropos y figuras, especialmente de hipérboles y metaforas incoherentes: defecto justamente criticado por Lope de Vega con no menos cordura que donaire: « pues hacer toda una composicion figuras es tan vicioso y indigno, como si una muger que se afeita, habiéndose de poner el color en las mejillas, lugar tan propio, se lo pusiese en la nariz, en la frente y en las orejas; pues esto es una composicion llena de estos tropos y figuras, un rostro colorado á la manera de los ángeles de la trompeta del Juicio ó de los vientos de los mapas. »

No condenaba Lope ni « las voces sonoras ni las demas bellezas que esmaltan la oracion, » pero reprobaba acertadamente el lujo ocioso en el ornato; pues (como dice en el mismo escrito) « si el esmalte cubriese todo el oro, no seria gracia de la joya, sino fealdad notable. »

Tan rápido vuelo tomó el contagio, que nacido el mal en tiempo de Góngora, ya se le ve cundir por todas partes y llegar á inficionar hasta los mejores ingenios, como Jáuregui, Quevedo, Villegas; y Lope, el mismo Lope que con tanto vigor habia combatido contra el culteranismo, dejóse arrastrar del torrente, afeó sus composiciones con la afectacion y la oscuridad, y logró muchas veces llegar á ser incomprensible. Al abrir su poema intitulado la Circe, se ve con lástima hasta qué punto deslució las excelentes dotes que le adornaban : el mismo que decia bellamente, al pintar la ruina de Troya:

Hécuba triste entre cenizas viles Sus muertos hijos trémula buscaba...

#### dice poco despues:

Entre los pechos de nevado hielo Descubre apenas el dorado pomo De la daga de Pirro Polixena, En rojas aras víctima azucena.

Imposible es representar de un modo mas ridículo á una jéven bañada en su sangre.

Ni se libertó en una composicion de esta clase de los juegos pueriles del vocablo, de los retruécanos fastidiosos que empezaban á mirarse como primores del arte, y de que él mismo se habia burlado con gracia en una epístola:

> Jugareis por instantes del vocablo; Como decir, si se mudó en ausencia, Ya no es muger estable, sino establo.

Véase si no esta muestra, tomada del citado poema:

Troya abrasada en fin, Troya desierta, Fenix que en plumas reservó la vida, Por los engaños de Sinon vengada La fama infame del famoso Atrida. He dicho que llegó Lope á tal punto, que á veces no es posible entenderle : ¿ quién podrá adivinar lo que significa hablando del palacio de Circe :

> Un monte que pirámide elevado El rostro de la luna determina, Verde gigante al sol bañado en plata, De sus eclipses el dragon retrata?

Pena da ver á un Lope delirar en términos de poner en boca de Ulises, hablando de los Lestrigones:

> No escupe celestial artillería Mas balas de granizo, que la fiera Gente peñas al mar.....

Y para expresar el espacio de diez años que duró el sitio de Troya :

Diez veces nuestra argólica milicia Sobre Troya miró flechando á Croto, Y otras tantas el toro de Fenicia Pacer estrellas al celeste soto.

Por no pacer mas necedades, me he reducido á citar algunas muestras de Lope de Vega, sin presentar los absurdos en que incurrió Góngora, y sin engolfarme en las obras de algunos poetas posteriores, como Silveira y Gracian, en que ya se pierde la razon entre tanto cúmulo de extravagancias: pudiendo aplicarse como divisa á la escuela de los cultos una expresiva frase de Horacio: «remontarse á las nubes á caza de vaciedades. » Mas limitándome ahora á dos autores celebres, no será inútil observar que el mal gusto no se reducia meramente á la expresion, sino que pasando el contagio á los pensamientos; hacia que se confundiese la hinchazon con la grandeza. Villegas habla asi al monarca:

Quisiera yo esta vez, Philipo Augusto,

Trompa sonando de metal robusto, Tu nombre dar al viento, Si del fuera capaz tanto elemento....

Y Lope de Vega, dedicando el citado poema al conde duque de Olivares, le decia:

Vos ya del sol resplandeciente luna, Que con su misma luz los elementos Bañais de claridad y de alegría, Entre dos mundos dividiendo el dia...

La lisonja tiene reputacion de vana; pero es difícil que acierte otra vez á emplear expresiones tan huecas como las anteriores.

2. Entre los poetas del siglo décimosexto se hallan muchos pensamientos sublimes expresados con suma sencillez; cualidad tanto mas indispensable cuanto que lo sublime se distingue por el efecto rápido, instantáneo que produce en el ánimo; y que nada se opone tanto á este fin como la afectacion y aun el esmero. Los jóvenes podrán consultar sobre la materia el excelente tratado de Longino, ó entre los modernos el del delicado Addisson; pero en todos los ejemplos que hallen, asi en las obras de estos dos críticos como en las de otros maestros, notarán constantemente, como cualidades esenciales de lo sublime, la grandeza y elevacion en el sentimiento, en la imágen ó en la idea, y la mayor sencillez en la expresion.

Entre todos nuestros poetas el que mas se distingue en este punto es, á mi juicio, Fr. Luis de Leon; llevando esta buena dote hasta el extremo de convertirla alguna vez en viciosa, cayendo en bajeza y prosaismo; pero frecuentemente expresa las ideas mas grandes con las voces mas sencillas y la frase mas llana. ¡Cuántas hipérboles y exageraciones, cuántos versos y figuras no hubiera malgastado un poeta comun para expresar lo numeroso de la escuadra africana y la muchedumbre de Moros que vino á la conquista de España! Pues Fr. Luis de Leon solo emplea siete ú ocho palabras simples, para presentar ambas ideas de la manera mas grande que puede concebirlas la imaginacion humana:

> Cubre la gente el suelo; Debajo de las velas desparece La mar......

Probablemente Leon récordó en este pasage la sencilla expresion de Virgilio en el libro cuarto de la Eneida:

Latet sub classibus æquor .....

Herrera tambien expresó dignamente una idea semejante; pero nótese en su tono elevado y enfatico la diferencia de carácter entre uno y otro poeta castellano: Herrera habla así de los Turcos vencidos en Lepanto:

> Ocuparon del piélago los senos, Puesta en silencio y en temor la tierra.

Semejante al rasgo que hemos celebrado del maestro Fr. Luis de Leon hállanse muchos esparcidos en sus obras poéticas: pero en una de ellas se encuentran tantas imágenes grandes, tantos pensamientos sublimes, y expresados con tan singular belleza, que pocas composiciones habrá que puedan comparársele en clevacion y sencillez.



## ODA.

## A FELIPE RUIZ.

¿Cuándo será que pueda Libre de esta prision volar al cielo, Felipe ; y en la rueda Que huye mas del suelo, Contemplar la verdad pura sin duelo? Alli á mi vida junto, En luz resplandeciente convertido, Veré distinto y junto Lo que es y lo que ha sido, Y su principio propio y ascondido. Entonces veré cómo La soberana mano echó el cimiento Tan á nivel y á plomo, Do estable y firme asiento Posee el pesadísimo elemento. Veré las inmortales Colunas do la tierra está fundada. Las lindes y señales Con que á la mar hinchada La Providencia tiene aprisionada. Por que tiembla la tierra, Por que las hondas mares se embravecen, Dó sale á mover guerra El cierzo, y por que crecen Las aguas del Océano y descreceu. De dó manan las fuentes, Quien ceba y quien bastece de los rios Las perpetuas corrientes, De los helados frios Veré las causas y de los estíos. Las soberanas aguas Del aire en la region quién las sostiene, De los rayos las fraguas,

ţ

Dó los tesoros tiene De nieve Dios, y el trueno dónde viene. ¿No ves cuando acontece Turbarse el aire todo en el verano? El dia se ennegrece, Sopla el gallego insano, Y sube hasta el cielo el polvo vano: Y entre las nubes mueve Su carro Dios, ligero y reluciente, Horrible son conmueve, Relumbra fuego ardiente, Treme la tierra, humíllase la gente. La lluvia baña el techo, Envian largos rios los collados, Su trabajo deshecho, Los campos anegados, Miran los labradores espantados. Y de alli levantado Veré los movimientos celestiales. Ansi el arrebatado · Como los naturales, Las causas de los hados, las señales. Quién rige las estrellas Veré, y quién las enciende con hermosas Y eficaces centellas, Por que estan las dos Osas De bañarse en el mar siempre medrosas. Veré este fuego eterno, Fuente de vida y luz, dó se mantiene; Y por que en el invierno Tan presuroso viene; Quien en las noches largas le detiene. Veré sin movimiento En la mas alta esfera las moradas Del gozo y del contento, De oro y luz labradas, De espíritus dichosos habitadas.

Es imposible leer esta oda sin conocer hasta qué punto estaba Fr. Luis de Leon nutrido con la lectura de los antiguos, versado en las lenguas sabias, y prendado de las bellezas sublimes y sencillas de los Libros sagrados: en ellos fue donde bebió principalmente aquel gusto que tanto le distingue.

3. Para ver el daño que causan en poesía las expresiones bajas, basta leer las obras de Quevedo, ingenio dotado de tan relevantes prendas como pocos alcanzaron; pero que las afeó con este y otros vicios, desde que prefirió seguir la corriente, en vez de continuar esforzándose para contenerla. Capaz de pensamientos sublimes, incurrió frecuentemente en oscuridad y afectacion; dotado de suma facilidad, pecó en incorreccion y desaliño; jovial y festivo, confundió los chistes con las bufonadas; y pasando de un extremo á otro, va se remontó hasta el punto de no ser entendido, y ya descendió á valerse de voces y de frases indignas de la poesía. Esta es tal vez la falta que en ella menos se perdona: pues su misma nobleza exige aun en el género mas humilde que nunca se haga uso de voces bajas, ni menos de las que puedan lastimar el pudor ó el decoro. Pero desgraciadamente aun en nuestros mejores poetas se hallan á veces expresiones rastreras que desdicen de la dignidad de la poesía.

Una sola palabra innoble basta para deslucir un pensamiento: Rioja, uno de los mas correctos y limados de nuestros poetas, decia hablando del clavel:

> Ornato, lustre y vida Del mas hermoso *pelo* Que corona nevada y tersa frente...

La palabra pelo hace que estos versos me parezcan bajos, no siéndolo en lo demas; y al contrario, admiro á Góngora cuando retrata asi á la enamorada Angélica:

> Vuela el cabello sin órden; Si lo abrocha es con claveles, Con jazmines, si lo coge.....

Y me encanta la sencillez y el fuego con que dice Herrera:

> Si contigo viviera, ninfa mia, En esta selva tu sutil cabello Adornara de rosas.....

4. El uso, entendiéndolo en el sentido legítimo, tiene tanto poderío en las lenguas que se ha arrogado la facultad de admitir unas voces como propias de la poesía y de desterrar otras como indignas, sin que pueda á veces descubrirse la razon en que se funde ni la admision ni la exclusiva. En las lenguas muertas no es posible que juzguemos con exactitud en este particular, y asi hay expresiones y aun imágenes que nos parecen bajas en los mejores autores antiguos, y que probablemente no lo serian en su tiempo. Al ver la diferencia que media en este punto entre las naciones modernas (que tanto se parecen las unas á las otras, y de cuyos idiomas podemos juzgar con menos riesgo de equivocarnos) se ve cuan aventurado seria calificar ahora si tal ó cual expresion seria noble ó baja en el siglo de Homero.

Mas por lo que respecta á nosotros, debemos ser muy cautos en la admision de voces, no olvidando nunca que es muy distinto el lenguaje poético del de la prosa; y si bien es cierto que no han llegado á



señalarse con exactitud los límites respectivos de uno y otro, cual hubiera acontecido si otros ingenios hubiesen continuado el propósito en que tanto se esmeraron Garcilaso y Herrera, no por eso admite duda que la gala que despliega en poesía nuestra lengua, hace que desdigan mas en ella las voces comunes, ó que no han recibido, por decirlo asi, el título de nobleza de manos de buenos autores.

Reduciéndonos á un solo ejemplo, supongamos que un poeta tiene que describir un combate naval, un viage marítimo ó cosa semejante: no podrá usar de las palabras castellanas buques, fragatas, barcos, etc. pero podrá valerse de las que han empleado excelentes autores, como naves, vasos, naos, fustas, etc. ó valiéndose de una figura, leños, velas, quillas. Y si desciende luego á las partes de un buque, el uso ha ennoblecido unas y condenado otras: Lope de Vega decia bellamente, hablando del Céfiro, en su poema de Circe:

Lascivo solo con las velas juega....
y pintando el principio de la navegacion :

Ulises luego entrega

El pardo lino al soplo vagaroso....

pero incurria en bajeza cuando presentaba á los soldados:

Por los cables y bordes arrimados....

¡Con qué diferente pincel retrata Garcilaso á un amante, cual si fuese un galeote:

Al remo condenado,

En la concha de Vénus amarrado!

Nada hay que se oponga mas á la elevacion de la poesía que el uso de palabras técnicas y la enumeracion de pormenores peculiares á una profesion: en cuyo vicio incurrió Lope, al expresar el pavor de los marineros:

Los que á la aguja y al timon asisten La bitácera dejan desmayados.... ó cuando decia en la misma composicion : No huelga triza, troza, ó chafaldete; Todo trabaja en acto miserable....

y despues :

Que á la furia del Euro yacen rotas Muras, brazas, filácigas y escotas.

Para concluir con un ejemplo que muestre juntamente el uso de palabras admitidas en poesía y el de otras reprobadas, presentaré la siguiente copla de Juan de Mena en su *Laberinto*.

> Vi que las guminas gruesas quebraban Cuando sus áncoras quise levantar, Y vi las antenas por medio quebrar, Aunque los carbasos aun no desplegaban; Los másteles fuertes en calma temblaban, Los flacos triquetes con la su mezana Vi levantarse no de buena gana, Cuando los vientos se nos convidaban.

Como en tiempo de este poeta, que á todo trance se empeñó en enriquecer la lengua, no habia acabado esta de formarse, aun no estaban clasificadas las voces que adoptaba la poesía y las que desechaba; pero despues que el uso ha ido haciendo este deslinde, podrá muy bien un poeta tomar de dicha estrofa las palabras áncora, antena ó entena, másteles ó mástiles; pero quién le consentira hablar de carbasos, trinquetes y mezanas? En vez de poeta, pareceria marinero.

Para manifestar la diferencia entre una voz noble y otra que no lo es, me valí en el Canto de las dos palabras puertas y ventanas; pero ha habido un mal poeta que ni con las ventanas se contentó: Gracian en su poema de las Selvas del año representa al Sol, ginete del dia, quebrando rejoncillos en el cielo, y á las estrellas viéndole como otras tantas damas,

Encima los balcones de la Aurora.

Sirva de paso esta muestra para ver el estado á que llegó nuestra poesía en los postreros aŭos del siglo decimoséptimo.

5. El uso moderado de arcaismos ó voces anticuadas da realce al estilo; pues algunas palabras que nos parecen vulgares y viles porque las estamos oyendo frecuentemente, adquieren nobleza cuando se presentan con cierta novedad, por haber desaparecido largo tiempo del uso comun.

Para no salir del ejemplo de la nave, áncora es mas noble en poesía que ancla, que es como ahora decimos, y prora mas poético que proa...; por qué? Porque unas de estas voces solo las vemos en autores antiguos, á quienes miramos con cierta veneracion; y las otras las oimos á los grumetes en cualquiera puerto de mar. Difícilmente pudiera tolerarse á un poeta emplear la expresion vulgar moderna: echar el ancla; pero vemos ennoblecida la misma idea cuando el conde de Torre-Palma, en su poema de Deucalion, pinta á un piloto que sorprendido por la inundacion de la tierra,

En sus techos las áncoras aferra.

6. Horacio habia observado con razon que las voces comunes adquieren á veces realce por la union sagaz con que estan enlazadas con otras; ofreciendo el ejemplo al mismo tiempo que el precepto, pues el epíteto nuevo y expresivo de callida ennoblece mucho á la palabra junctura de que se vale. La Harpe observa con igual tino en su Curso de literatura que en los ejemplos que pueden citarse de palabras comunes ennoblecidas, lo deben á la vecindad de otras, no solo dispuestas con arte, sino que descubren una relacion íntima con el fondo mismo del asunto y con las ideas que han precedido. En confirmacion de esta observacion delicada, apliquémosla á ejemplos sacados de dos de nuestros mejores poetas.

Rioja dice al contemplar las Ruinas de Itálica y despues de pintar el destrozo de termas y gimnasios:

> Este despedazado anfiteatro, Impio honor de los dioses, cuya afrenta Publica el amarillo jaramago.....

Adviértase que el ánimo viene ya preparado á las ideas de destruccion; que trata el poeta de representar el contraste de la antigua grandeza y de la ruina actual; que se propone humillar á los dioses del Paganismo pintando el estado miserable de aquellas ruinas; y que no halla una circunstancia que hiera mas vivamente la imaginacion que presentar la flor amarilla de aquella planta silvestre naciendo y ensanchándose entre las destrozadas piedras... Yo de mí puedo decir que esta pincelada bellísima me representa tan vivamente el cuadro, que no he podido ver ninguna ruina de esta clase sin repetir involuntariamente aquellos versos.

Ni la voz cabra ni el animal que denota, parecen dignos de la poesía sublime; pero Hefrera intentaba expresar en su Cancion á Don Juan de Austria la libertad y osadía con que andaban los moriscos rebelados, confiando en la aspereza de las Alpujarras en que sej hallaban guarecidos; y no era posible presentar esta imágen con mas verdad y fuerza que diciendo:

Vése el pérfido bando
En la fragosa, yerta, aérea cumbre,
Que sube amenazando
La soberana lumbre,
Fiado en su animosa muchedumbre.
Y alli, de miedo ageno,
Corre cual suelsa cabra......

Es tanta la verdad de este cuadro, y tanto el realce que da el bien escogido epíteto á la palabra vulgar, que no nos apercibimos de su llaneza. Las mismas ó semejantes observaciones pudieran hacerse respecto de otros ejemplos de la misma clase.

7. El lenguaje poético es tan diferente del de la prosa, que aun descomponiéndolo y deshaciendo los versos, debe conservar aquella calidad; como puede fácilmente comprobarse en las composiciones de Herrera. Distínguese sobre todo el lenguaje poético del prosaico en la eleccion de palabras, en el artificio de su colocacion, en el uso de epítetos, y en la viveza y osadía de las figuras, que la prosa no puede consentir. El fundamento de esta diferencia consiste en que al poeta se le supone inspirado, arrebatado de entusiasmo, deseoso de pintar los objetos á la imaginacion; y que el prosador discurre, intenta convencer, y si eleva su tono á fuer de poeta, ya se asemeja á un delirante. Un moralista dirá con gravedad que los ambiciosos desprecian la muerte; pero Rioja, para expresar la misma idea con una imágen viva, personifica á la ambicion, cuando dice en su excelente Epístola moral á Fabio:

Y la ambicion se rie de la muerte.

Ya vemos con sorpresa una idea grande, terrible, expresada con una sola pincelada.

De la misma manera un historiador que intentase encarecer el poderío de un emperador romano, podria decir que desde oriente á ocaso eran obedecidas sus leyes; pero el citado poeta en su Cancion á las ruinas de Itálica ensalza asi á Trajano:

> Ante quien muda se postró la tierra Que ve del sol la cuna, y la que baña El mar tambien vencido gaditano.

No es posible dar idea mas elevada del poder de un hombre.

- 8. He indicado en este pasage las principales fuentes de donde nace la elevacion del habla poética:
- r°. El uso frecuente de metáforas que tanto hermosean un escrito cuando estan empleadas con oportunidad y acierto, reduciéndose á descubrir la relacion oculta, pero exacta, que media entre dos ideas, y que consiente usar para expresar la una de la misma voz que sirve ordinariamente para expresar la otra. En esto consiste el mérito de la metáfora; pero si por parecer ingeniosa, alude á relaciones entre dos objetos, las cuales no pueden percibirse, ó á lo menos sin penoso esfuerzo, ya no es bella, sino ridícula. Cuando el maestro Leon, celebrando la tranquilidad del hombre virtuoso que vive en el retiro, dice:

Que no le enturbia el pecho

De los soberbios grandes el estado.....

se ve desde luego la semejanza que existe entre el pecho de ese mortal dichoso y un arroyo puro y sosegado; y al punto resalta la belleza de la palabra enturbiar tomada en sentido metafórico. Pero cuando pregunta Villegas:

> ¿Pues qué diré del ganadero Anquises? Mas pregúntalo á Vénus Citerea Quién es el hortelano de sus lises.....

es necesario adelgazar mucho el ingenio para sospechar siquiera la relacion que puede haber entre las ideas y las palabras.

Aun cuando aquella se descubra, es necesario que la voz que se toma en sentido figurado, no sea de suyo baja, ni sirva para expresar en su sentido propio una cosa innoble ó trivial : despues de ver en una composicion de Balbuena :

El cielo en ejes de oro volteando..... me parece que doy una caída cuando leo en los siguientes versos:

> Y en la incierta *baraja* de los dias Unos naciendo y otros acabando.

2º. La poesía emplea muchas veces el estilo figurado para expresar con novedad y energía un pensamiento comun: nada mas frecuente que ocurrir hacer mencion de la muerte; pero los buenos poetas han hallado siempre modos nuevos y bellos de expresar la misma idea; en Rioja, por no acudir á otro, se hallan varios:

> Antes que aquesta mies inútil siegue De la severa muerte dura mano....

En otro lugar, en vez de decir, como se hace ordinariamente, que el tiempo nos destruye, trastorna totalmente la imágen:

Antes que el tiempo muera en nuestros brazos.



En la misma epístola presenta la idea de la muerte de esta manera tierna y expresiva:

A donde por lo menos, cuando oprima Nuestro cuerpo la tierra, dirá alguno: «Blanda te sea, « al derramarla encima,

Mas adviértase en estos ejemplos que todos ellos presentan con claridad la idea, ofreciéndola de bulto á los sentidos, que es lo que cautiva la imaginacion; cuyo placer no se disfruta cuando tiene que afanarse el ánimo para comprender lo que quiso decir el poeta por medio de un rodeo artificioso. Cuando Lope de Vega dice:

Las hijas de los pies de Vénus bella....

me cuesta trabajo adivinar que habla de las rosas; y cuando tratándose de las naves de Ulises pondera:

Tantas lenguas de bronce hablando al viento.....
vacilo largo espacio sobre lo que quiso significar,
y aun no estoy seguro de haber acertado.

Aun cuando esto se consiga, hay rodeos tan afectados que basta esto solo para que nos parezcan ridículos: cuando Rioja en un soneto llama á los peces nadantes mudos, concibo fácilmente lo que quiso significar; y sin embargo, su expresion me parece inexacta y hasta pueril.

3°. Nada mas frecuente en los poetas que decir, en vez de Orfeo, el cantor de Tracia; en lugar de Aquiles, el hijo de Peleo; en vez de Amphion, el fundador de Tebas, y otras denominaciones semejantes; pero es necesario guardarse de incurrir en afectacion. A mí me agrada, como natural y sonoro, que Herrera llame á Pálas Atenea; pero, aunque sea propio y usado de los antignos, no me



gusta cuando en la misma composicion llama á Marte el Bistonio.

4°. La poesía es mas atrevida que la prosa para adoptar voces peregrinas; pues que esta se contenta con tener una palabra exacta para expresar cada idea; y aquella apetece muchas mas cualidades. Mas no por eso puede aprobarse una licencia extrema, especialmente ya que está formada la lengua; y mucho menos, mendigar voces á un idioma extraño cuando abundan en el propio otras mas bellas y sonoras; « que no es enriquecer la lengua ( segun la exacta observacion de Lope) dejar lo que ella tiene por lo extrangero, sino despreciar la propia muger por la ramera hermosa. » Asi es que solo podrá un poeta usar de la facultad de adoptar voces nuevas cuando la ocasion precisamente lo requiera; usando de aquella libertad (como dice el mismo poeta) « con la templanza de quien pide á otro lo que no tiene »

Aun en caso de necesidad, no deben olvidarse las dos condiciones que indicó Horacio hablando de la lengua latina; á saber: tomar prestada la voz del idioma que ofrezca mas analogía con el nuestro, y darle ademas la inflexion necesaria para que adquiera, en cuanto sea posible, el aspecto y el aire de las naturales del pais.

5°. Lástima es que hubiesen casi desaparecido del lenguaje poético tantas voces bellas y expresivas como lucen en los escritos del siglo décimosexto, tales como : relazar, abastar, desamorado, encruelecerse, enseñorearse, anhélito, graveza, conhortar, descaido, braveza, porfioso, retejer, riente, esplender, enseña (por estandarte), restribar, escombrar, repastar, rebramar, concento, reluchar, cuidoso,

devanear, boscage, sombroso, rimbombe, retumbo, dejativo, pensoso, espejarse, hazañoso, colorar, desambrido, etc.

Aun en el mismo siglo décimosexto ya se lamentaba un excelente poeta de que se iba empobreciendo la lengua, á fuerza de hacerla tímida y encogida. Por nuestra ignorancia (decia el célebre Herrera en sus anotaciones á Garcilaso) habemos estrechado los términos extendidos de nuestra lengua, de suerte que ninguna es mas corta y menesterosa que ella, siendo la mas abundante y rica de las que viven ahora; porque la rudeza y poco entendimiento de muchos la han reducido á extrema pobreza. ¿Qué hubiera dicho Herrera, si hubiese nacido en otra época?

Con razon, pues, deben agradecerse á los restauradores del gusto en el siglo décimoctavo sus esfuerzos para resucitar muchas palabras que yacian sepultadas: en cuyo punto merece particular elogio D. Juan Melendez Valdes, que ha contribuido mas que otro alguno á fijar el lenguaje poético, renovando muchas de sus antiguas galas; aunque me creo obligado á advertir á los jóvenes que ya en él empieza á notarse el exceso de tan buena prenda, hasta el punto de rayar á veces en afectacion; y que es necesario que esten precavidos contra este vicio que empezaba á afear nuestra poesía.

6°. Nuestra lengua poética consiente algunas licencias para acortar ó alargar las voces; pero está muy lejos de igualar á la italiana en esta facilidad, y seria desacertado y ridículo esforzarse hoy dia por ampliar semejante licencia, ya que no lo hicieron los excelentes ingenios que se apoderaron de la lengua cuando mas tierna y flexible lo hubiera consentido fácilmente. Como el uso de aquella facultad anuncia cierto embarazo y apuro en el poeta, manifestando que se ha visto precisado a recurrir á un arbitrio extraordinario, aconsejaria yo á los jóvenes que lo empleasen muy rara vez, y sobre todo, que no se aventurasen á hacerlo sino en palabras que de buen grado lo toleren, y cuando ya lo haya hecho en igual caso algun gran maestro.

En nuestros poetas clásicos se hallan á veces divididas las vocales que forman diptongo, para aumentar una sílaba y completar el verso: el maestro Leon dice hablando del aire:

Los árboles menea

Con un manso rüido.....

En la pronunciacion ordinaria la palabra menea tiene tres sílabas, y ruido dos; pero en este caso el poeta ha igualado su medida. Por el contrario á veces suelen unirse, para que formen una sola sílaba, dos vocales que se pronuncian ordinariamente separadas: Herrera dice:

Sin recelo los *impios* esperaban....

trasladando el acento á la primera sílaba para quitar una á la palabra impio. Pero hallándose en un caso opuesto, usó dos veces en una misma estrofa de la licencia de alargar la medida de las voces:

Traed, cielos, huyendo
Este cansado tiempo espacioso,
Que oprime deteniendo
El curso glorioso;
Haced que se adelante presuroso.

De una manera semejante, Garcilaso no temió decir:

Este dolor y tanto perjuicio....

Y Pablo de Céspedes :

Y do el límite rojo de oriente... Del radiante hijo de Latona...

Tambien permite alguna vez nuestra lengua añadir una letra al final de la palabra, bien sea para evitar el roce ingrato de dos consonantes, si la palabra siguiente empieza con una, ó bien para añadir por este medio una sílaba mas: asi lo hizo, por ejemplo, Francisco de la Torre en una egloga, para completar un verso de siete sílabas y aprovechar la rima:

Hermosa ninfa, dice,

¿ Que fortuna infelice?...

Y Herrera:

Mire al alcon veloce y atrevido...

Rioja:

Cuando te falte en ella el pece raro...

Villaviciosa:

Que con tenace diente aferró tierra...

Mas en otras ocasiones se suprime una letra, como lo han hecho excelentes poetas : Garcilaso ofrece este hermoso verso :

El verde sauz de Flérida es querido...

Lcon dice con falta de armonía:

O entonces el amor de hora....

Sc suele tambien quitar la s final de algunas palabras, como apena por apenas, entonce por entonces; para que concluyendo la voz en vocal, pueda unirse con la siguiente y acortarse una sílaba por medio de la sinalefa: asi pudo decir Melendez en su hermosa Oda á la gloria de las Artes:

Entonce el pecho generoso, herido...

Igualmente han usado nuestros autores de la fa-

cultad de suprimir una letra en el centro de la palabra, para acortar el número de sus sílabas por medio de esta contraccion. Herrera dice:

Que vió desparecer la blanca aurora.

Y Garcilaso:

Del espirtu vital que dél se aleja...

Mas es necesario usar con mucha economía de esta libertad, que casi siempre descubre el estrecho en que se vió el poeta : el mismo Herrera que sabia decir :

Y que el coro de Nayades responda...

parece muy apurado y pequeño cuando dice:

Envidia de las Náydes y cuidado...

Y es difícil reconocer por padre de este verso :

Y el mal de que muriendo estó engendrarse...

al mismo Garcilaso que habia expresado con tanta ternura:

Si en pago del amor yo estoy muriendo.

No será inútil concluir con esta advertencia: el poeta que use repetidas veces de semejante libertad, se expondrá con razon á la dura crítica que hizo Quevedo de un poeta tan sobresaliente como Hernando de Herrera, en cuyas obras condenó algunas palabras como espirtu; « síncopa que no tiene otro misterio sino que en el verso no cabe espíritu, como las voces de do por donde, y vo por voy; que si bien Francisco de Rioja dice se hizo con cuidado y exámen docto, consta de las obras no ser otra cosa sino no caber en el verso las palabras donde y voy, y en las partes que no cabe, dice do y vo. » (Prólogo á las poesías del Br. Francisco de la Torre).

7°. La lengua griega se aventajaba mućho á las demas para expresar una imágen con una sola voz, por la facilidad de componer una palabra con varias, reuniendo asi todas las circunstancias requeridas para redondear de una vez la idea: muy inferior en este punto á la lengua griega quedó la latina, aunque hizo alguno que otro esfuerzo para imitarla; y aun mas lejos todavía de aquella perfeccion se hallan las lenguas modernas y entre ellas la española. Mas no carece totalmente de tan preciosa dote, de que puede sacarse provecho empleándola con cordura, como ya lo hicieron excelentes poetas: Lope de Vega pinta al

undísono mar....

Garcilaso dice :

Mas mortifero siempre y ponzoñoso...

Ercilla:

Y las aves alígems del cielo...

Herrera :

El flamigero rayo se desata...

Asi en estos como en otros ejemplos parecidos debe notarse que los poetas han procurado reunir la expresion á la armonía, acercándose en cuanto era posible á grabar con fuerza en el ánimo la idea que querian representar; y para ello se han valido de la union de dos voces, cuya sola enunciacion basta para que al instante comprendamos lo que quisieron significar. Mas cuando nos cuesta estudio y trabajo el conseguirlo, ya aparece el arte del poeta, y pocos defectos hay que descubran mas de lleno la pedantería y afectacion.

9. Nuestra lengua consiente por fortuna bastante amplitud y libertad en la colocacion de las palabras, dejando campo al poeta para alterar el órden que deberian tener segun su clasificacion rigurosa y gramatical. Esta libertad, usada con templanza, no solo da

variedad al estilo poético, sino que lo eleva sobre la prosa, que no tolera tanta latitud; pero es necesario no perder de vista que el objeto del poeta es expresar sus ideas del modo mas bello, sin menoscabo de la claridad: y desde el punto que es tal el trastorno en la colocacion de las palabras que ofusca el enlace de las ideas, forzando á descubrirlo á duras penas como en un problema de matemáticas ó en una cuestion metafísica, ya cesa el placer que debe siempre caracterizar á la poesía. Lope de Vega notó cuerdamente, aludiendo á las violentas trasposiciones usadas por Juan de Mena, que son « cosas que embarazan la frásis de nuestra lengua, que las sufrió entonces por la imitacion latina, cuando era esclava; pero que ahora que se ve señora, tanto las desprecia y aborrece. ».

Despues de la época de Juan de Mena, nuestros poetas del siglo décimosexto mostraron hasta dónde consiente nuestra lengua un hipérbaton natural y bello, sin incurrir en oscuridad ni afectacion: sirvan por todos los demas los siguientes ejemplos. Rioja empieza de esta manera su Cancion á las ruinas de Itálica:

Estos, Fabio, ; ay dolor! que ves ahora Campos de soledad, mustio collado, Fueron un tiempo Itálica famosa.

Es imposible presentar desde luego un cuadro magnífico con colores que hieran mas vivamente la imaginacion; pero adviértase que gran parte de este efecto singular lo produce la artificiosa colocacion de las palabras: ¡Cuanto tino, cuanta filosofía mostró en ella el poeta! Lo primero que ocupa su animo es el triste espectáculo que tiene ante sus ojos; va á em-



pezar á describirlo; suelta apenas una palabra, y se vuelve involuntariamente al amigo que tiene al lado, como acontece á todo el que experimenta una sensacion fuerte, que necesita comunicarla; mas la sensacion que experimenta, le causa una pena tan profunda que le arranca una exclamacion dolorosa antes de proseguir: seis palabras estan interpuestas entre un pronombre y un nombre concertados; y sin embargo, nada nos parece mas natural, nada menos oscuro, y lejos de incomodarnos la inversion del régimen gramatical, sentimos placer con la suspension en que el poeta pone nuestro ánimo. Asi nos prepara á recibir la impresion dolorosa que él mismo experimenta; en el segundo verso reduplica las imágenes tristes, por si una sola no era bastante; y cuando ya nos supone contemplando aquel terreno con el recogimiento que inspiran unos campos solitarios y un monte árido y desnudo, presenta á nuestra vista el mas vivo contraste, diciendo que en aquel lugar, en aquel mismo sitio existió antiguamente Itálica. Si hubiera soltado este nombre en el primero ó en el segundo verso, satisfecha ya la curiosidad, prestaríamos menos atencion á las circunstancias posteriores; pero reservando el objeto principal para el fin, y añadiéndole un epíteto expresivo para producir mas fuerte vibracion en nuestra alma, el poeta ha apurado todos los recursos para lograr cumplidamente su objeto.

Si no tan bellos, hay en otros poetas mil ejemplos laudables de la acertada trasposicion de las palabras, sin incurrir en oscuridad, que es el riesgo cercano. La Cancion de Herrera á D. Juan de Austria se anuncia con grandeza desde el principio, no solo por la imágen que presenta, sino por la manera con

I.

que estan graduadas las ideas y dispuestas con aquel objeto las palabras:

Cuando con resonante Rayo y furor del brazo impetuoso A Encélado arrogante Júpiter poderoso Despeñó airado en Etna cavernoso....

Tanto realce da á veces la inversion, cuando está hecha con acierto, que si esta desapareciera (aun quedando los mismos pensamientos y palabras) lo que antes era noble y elevado pudiera muy bien aparecer sobradamente llano.

En la misma cancion hay esta estrofa:

A ti, decia, escudo, A ti, del cielo esfuerzo generoso, Poner temor no pudo El escuadron sañoso Con sierpes enroscadas espantoso.

Si alteramos la colocacion de las palabras del tercer verso, poniéndolas en su órden natural: no pudo poner temor, esta frase sola destruiria toda la estrofa, y si mudamos el quinto verso en este otro:

Espantoso con sierpes enroscadas....

la idea es la misma, las palabras identicas, la cadencia muy semejante; y sin embargo, un verso bellísimo se ha convertido en prosaico. En general, siempre que la lengua lo permite, es mas bello y poético anteponer el adjetivo al sustantivo; porque expresando el primero una cualidad ó modificacion, y el segundo un sugeto ó cosa, se logra por aquel medio tener suspensa la curiosidad; pero véase la ventaja que ofrece la libertad en la colocacion de las palabras: Herrera prefirió en este caso anteponer el sustantivo

al adjetivo, por evitar el choque ingrato de dos sonidos:

Con enroscadas sierpes espantoso.

Aun dejando los versos tales como son, pero variando su colocacion respectiva, es fácil percibir cuanto perderian con solo ponerlos en el órden natural del pensamiento: los mismos versos no parecerian sino medianos, si el poeta hubiese dicho:

El escuadron sañoso Poner temor no pudo À tí, del cielo esfuerzo generoso:...

10. Tal vez no hay ninguna lengua que diste mas de la nuestra que la francesa por su diversa índole y carácter, especialmente en poesía; por lo cual urge tanto mas precaver á los jóvenes contra los galicismos, cuanto ha crecido la dificultad de evitarlos por el frecuente trato con Francia y por el manejo continuo de sus libros. Este contagio es uno de los que amenazan á nuestra maltratada literatura; no siendo tanto de temer el uso de palabras francesas, que al instante disuenan en poesía, cuanto el de frases y construcciones peculiares á aquella lengua é impropias de la nuestra. El juicioso D. Tomas de Iriarte percibió ya el daño, cuando aun no habia cundido tanto, y lo motejó con chiste en su fábula de los dos Loros y la Cotorra, que termina con este gracioso ejemplo del defecto mismo que censura:

"Vos no sois que una purista;" Y ella dijo: á mucha honra: ¡Vaya que los loros son Lo mismo que las personas!

11. Del inmoderado uso de arcaismos, mezclados con el lenguaje moderno, aun cuando por fortuna

no vayan tambien revueltas algunas palabras francesas, resulta un contraste ridículo, que sacó á plaza con sumo donaire el citado Iriarte en su fábula del Retrato de golilla, cuyos últimos versos son dignos de retenerse en la memoria para alejarse de semejante vicio:

> Ora, pues, si á risa provoca la idea Que tuvo aquel sandio moderno pintor, ¿ No hemos de reirnos al ver que chochea Con ancianas frases un novel autor? Lo que es afectado juzga que es primor; Habla puro á costa de la claridad; Y no halla voz baja para nuestra edad, Si fue noble en tiempo del Cid Campeador.

El agudo Saavedra comparó lindamente en su República literaria á los que incurren en el abuso de arcaismos, « con los que se tiñen las barbas por hacerse viejos, como otros por parecer mozos. »

12. Todo cuanto contribuye, sin traspasar los límites de la lengua, á distinguir el habla poética de la prosáica, contribuye al mismo tiempo á dar nobleza y elevacion á la poesía. Asi, por ejemplo, esta consiente alguna vez la supresion de artículos ó de partículas que no son absolutamente indispensables, pero que no por eso se atreveria á suprimirlas un autor demasiado encogido y pusilánime.

En una bellísima cancion de Gil Polo, dice este aludiendo á Hipólito:

> De aquel desdeñoso Alnado, Orilla el mar arrastrado. Visto aquel monstruo marino....

en lugar de valerse del modo de decir ordinario: á la



oritta del mar, ó á oritlas del mar. Aun mas osada es la locucion de Góngora pintando el estado de la apasionada Angélica:

Desnuda el pecho anda ella...

A tanto ha llegado la libertad de los poetas que a veces han mudado el artículo femenino en masculino, cuando la voz con que debiera concertar principia con una a: como cuando dijo Garcilaso en una cancion:

El aspereza de mis males quiero...

y en su primera égloga :

Rayaba de los montes el altura...

Ocioso parece advertir que los poetas no tienen derecho para dar á un verbo un régimen que no consienta, lo cual acabaria en breve con la lengua; pero que el mérito consiste en elegir oportunamente el régimen menos comun, con preferencia á otro mas usado en prosa. Asi Herrera no dudó decir, al pintar á los infieles acabando en Africa con la gloria de Portugal:

- Y no cansados

En tu muerte, tu honor todo afearon....

y Rioja en la célebre cancion ya citada aventuró esta locucion atrevida:

Las torres que desprecio al aire fueron,

A su gran pesadumbre se rindieron.

Tambien deces se llega en poesía á suprimir un verbo, dando mas vigor á la frasc, sin que se disminuya su claridad: Herrera en la misma Cancion elegíaca á la pérdida del Rey D. Sebastian, extrañando la derrota de los Portugueses, pregunta:

¿Do el corazon seguro y la osadía?

El poeta en su entusiasmo olvidó el verbo; pero el lector lo suple con gusto.



Tampoco se condena, aun cuando no deba consentirse fácilmente, dar á una palabra castellana una acepcion que no tiene de ordinario; pero que la admite alguna vez, como derivada de su orígen latino, siendo ademas tan clara que al punto se comprende. Asi pudo decir Herrera, en su soneto á Marco Bruto, con el vigor y énfasis que caracterizaba á este poeta:

Yaces al fin, ó del valor latino Ultima gloria, por tu fuerte mano; Tentado habiendo *reducir* en vano La libertad al orbe, de ella indino.

13. Hemos visto ya hasta qué punto sea lícito alargar ó acortar las voces en poesía; pero si debe usarse de esta facultad con mucho miramiento, no aconsejaria por mi parte valerse nunca del extraño privilegio de dividir una palabra en dos trozos, como lo hizo alguno de nuestros buenos poetas, y especialmente Fr. Luis de Leon.

Cualquiera que solo viese escrito:

Y mientras miserable —

difícilmente acertaria que este es un verso compuesto de un adverbio y de la mitad de otro; y que es necesario pasar al siguiente verso para encontrar la cola de la palabra, cogida por decirlo asi entre dos puertas:

mente se estan los otros abrasand $\mathbf{e}_{i}$ :.

y lo peor es que el haber dividido el adverbio miserablemente no aparece siquiera excusado por un gran apuro, sino por hallar un consonante tan fácil y comun en castellano como lo es la terminacion en able. Esta rara licencia desluce enteramente toda la estrofa; si bien es cierto que esta falta se halla compensada con las muchas bellezas que brillan en la misma composicion.



Los corruptores de nuestra poesía, por no omitir nada malo, dieron tambien en la flor de dividir las palabras; y ya Lope de Vega se burló de este achaque en un soneto en que conjura á un diablillo *culto*, para que salga del cuerpo de un jóven; y el maligno espíritu contesta al exorcista:

¿ Porqué me torques bárbara tan mente?....

En cuyo verso se burló á un tiempo Lope del abuso indicado y de la manía de probijar voces latinas para hacer oscura y escabrosa la frase.

14. Entre los desvaríos que introdujo el mal gusto, uno fue el de enredar tanto la frase con duras inversiones, que no se entendiese al poeta; pero ya se ha dicho que si hermosea mucho á la poesía cierta libertad en la colocacion de las palabras, para pro-·curar juntamente la mejor expresion de las ideas y la combinacion mas armoniosa de sonidos, no por eso debe perderse de vista que en traspasando los justos límites, se convierte esta facultad en el abuso mas dañoso, pues que se opone al principal objeto de toda composicion, que es ser entendida. En cuyo escello vinieron á dar nuestros poetas del siglo decimoséptimo, creyendo malamente que la lengua castellana podria tolerar las mismas inversiones que tanta soltura dan á la latina; error de que debiera haberles sacado solo el reflexionar que la falta de declinaciones en los nombres y de pasivas en los verbos bastaria por sí sola, aun cuando no mediasen otras causas, para que no fuese nuestra lengua tan libre y desembarazada como su madre.

Tanta cordura y pulso exige en nuestro idioma la trasposicion de las palabras, que á veces con interponer una sola entre dos que deben concordar, parece la colocacion violenta y defectuosa; y otras, aunque se interpongan muchas, aparece esta natural y perfecta. Francisco de la Torre principia asi una linda cancion:

Doliente cierva, que el herido lado De ponzoñosa y cruda yerba lleno...

Entre el sustantivo lado y el adjetivo lleno hay tres palabras interpuestas sin contar una preposicion y una conjuncion; y á pesar de eso, no puede imaginarse colocacion mas sencilla: pero cuando el mismo poeta dice en otra oda:

¿ Vistes, Filis, herida Cierva de la saeta, que temiendo?...

no hay mas que una palabra interpuesta entre herida y de la saeta; y sin embargo, ya percibo un esmero desagradable, si es que no hay una falta mas reprensible. Cuando Lope dice en su Circe:

Con los primeros de la mar embates... la trasposicion es levísima, y sin embargo parece afectada; y si llega Villegas al extremo de decir:

> ¿ Agrícola de mares no fue Ulises? ¿ Pues cómo de Calipso gozó Dea?...

este dislate me causa menos indignacion que risa; porque me hace recordar involuntariamente los graciosos versos de Lope de Vega, bajo el nombre de Tomé de Burguillos:

> En una de fregar cayó caldera: Transposicion se llama esta figura.

15. Como la poesía se vale para agradar del encanto del oido, que es juez tan delicado y descontentadizo, es indispensable evitar cuanto pueda lastimarle, como las palabras llenas de consonantes ásperas, 6

de vocales que hermanándose mal producen un sonido ingrato. Balbuena, tan sobresaliente por su facilidad y fluidez, se descuidó al admitir dos palabras duras y mal unidas en este verso, que parece hecho á propósito para acusar á nuestra lengua de su mezcla de sangre africana:

Hecho de pegajosas ajonjeras...

Y no sé tampoco si hizo bien el sonoro Herrera cuando dijo en su divina Cancion á D. Juan de Austria:

Que á la flegrea hueste fue siniestra...

la sola palabra flegrea no es ya fácil de pronunciar para un Español; pero asociándole inmediatamente la voz hueste, obligando á aspirar fuertemente la h, y añadiendo todavía al final la palabra siniestra, agravó el mal cuanto era posible.

Basta la sola repeticion de una sílaba igual ó parecida en un verso, y mucho mas si interviene una consonante dura, para que nos produzca una sensacion desagradable; como este de Lupercio Leonardo de Argensola en una sátira:

Las esclavas tener que Taís tenia...

O este de Garcilaso en un soneto :

En esto estoy y estaré siempre puesto...

Aludiendo al esmero que debe tenerse en este punto, advertia Francisco Cascales en sus Tablas poéticas, hablando de las letras: « cual es llena y sonora, cual humilde, cual áspera, cual agradable, cual larga, cual breve, cual aguda, cual grave, cual blanda, cual dura, cual ligera, cual tardía. La a es sonora y clara; la o llena y grave; la i aguda y humilde; la u sutil y lánguida; la e de mediano sonido. « Al mismo propósito decia Juan de la Cueva en su Ejemplar poético, hablando de la suavidad que presta al verso la com-

binacion acertada de las letras:

La suavidad le viene y la blandura De nunca ó pocas veces las vocales Colidir ó juntar con su textura :

Donde en número casi son iguales Las vocales y graves consonantes, Dulces serán los versos y cabales.

Blandísima es la l, y cuando cantes Dulzuras, usa de ella y dale asiento Oue a las semivocales la adelantes.

De la rusarás cuando el violento Euro contrasta al Bóreas poderoso Con hórrido furor su movimiento.

La s al blando sueño y al sabroso Sosiego has de aplicar; y de esta suerte Guarda el decoro á las demas cuidoso.

Y sobre todas una cosa advierte: Que el concurso de sílabas que usares Que con tal armónía se concierte,

Que en las colocaciones y lugares Regalen y deleiten los oidos, Que es propio de poetas singulares.

16. Sin que me arredre el temor de parecer prolijo, deseo no perder esta ocasion de manifestar mi parecer respecto de la lengua castellana, relativamente á la poesía: no sé si la pasion me engaña; pero creo que en este punto se aventaja á todas las lenguas modernas. Podrá tal vez mostrarse inferior á alguna en suavidad y dulzura; á otra en libertad y osadía; á varias en esta ó en esotra dote particular; pero no sé que haya ninguna que reuna en tan alto punto todas las cualidades esencialmente poéticas; que sea al mismo tiempo rica y sonora, suave y enérgica, vigorosa y fácil, sencilla en sus construcciones, libre en la co-

locacion de las palabras, varia hasta lo sumo en sus acentos y sonidos; á propósito, en fin, para cantar todo género de asuntos, desde el mas tierno y delicado hasta el mas elevado y sublime. Y eso que está muy lejos de haber sido cultivada como pudiera; y que aparece cual una mina riquísima, pero mal beneficiada: como puede verse con toda claridad echando una rápida ojeada sobre su historia.

Apenas vemos nacer en el siglo duodécimo la lengua castellana, cuando en el espacio de cien años la hallamos tan adelantada, que aunque no sean de Don Alonso el Sabio algunas obras poéticas que se le atribuyen, basta solo su código de las Partidas para probar que en aquella época la lengua española era la mas perfecta de las vivas, sin exceptuar siquiera la italiana. Ganóle esta el paso en el siglo siguiente; pero aun asi, fue nuestro idioma el segundo que se pulió, mucho antes que el ingles y el frances, como lo confiesa el autor de la Henriada, poco sospechoso de parcialidad cuando habla de nuestra literatura.

Los adelantamientos que recibió esta en el siglo décimoquinto, y los esfuerzos de tan crecido número de poetas, contribuyeron mucho á mejorar nuestra lengua; y por lo que despues hicieron en ella Garcilaso y Herrera, puede conjeturarse lo que habria sido el habla castellana, si hubieran tenido aquellos célebres poetas muchos dignos imitadores. Mas el reinado floreciente del habla pasó casi con el del buen gusto, contando de vida poco mas de un siglo; y la pedantería y afectacion que inficionaron la poesía y los demas ramos de las letras humanas, contribuyeron tambien á corromper y afear el lenguaje, menospreciando como de poco valer sus adornos naturales y



sencillos. Prefiriéronse á las expresiones conocidas y bellas las mas oscuras y extravagantes, cuando no fuesen bárbaras; en vez de expresar claramente las ideas, eligiendo con acierto entre las varias voces, entre los sinónimos, entre los adjetivos, solo se cuidó de oscurecer el pensamiento con metáforas y alusiones absurdas; y en lugar de dejar que campease la frase poética con desembarazo y soltura, se la descoyuntó cruelmente con violentas trasposiciones.

Aun antes de llegar el mal á su colmo, ya Lope de Vega se quejaba (en su discurso sobre la nueva poesía) de que se iba echando por tierra todo lo que con largo trabajo habian adelantado insignes escritores en la perfeccion de la lengua, volviéndola al estado que tenia en tiempo de D. Juan II; y si despues de Lope se conservó por algun tiempo la pureza y gala del idioma, especialmente en las obras de nuestros dramáticos, cuando subió de todo punto la corrupcion del gusto á fines de la dinastía austríaca, nos maravillamos de hallar en Solis y en algun otro buenos modelos de lenguaje.

Pasado aquel delirio á mediados del siglo último, como los restauradores de nuestra literatura estaban por lo general mas bien dotados de juicio y de saber que no de talento peético, andaban por la nueva senda con la timidez propia del que va midiendo sus pasos; y aspirando á la correccion y pureza antes que á otras dotes de mayor brillo, cuidaron mas bien de no incurrir en defectos que de dar al habla elevacion y belleza. Nacieron, sin embargo, algunos ingenios mas osados; y cabalmente tuvieron la ventaja de que ya la filosofía hubiese extendido sus profundas investigaciones á la gramática, de-

biendo ganar mucho la lengua castellana, si llegaba á hermanar la suma exactitud con las muchas prendas que la hermosean; pero si bien es cierto que llegó á recobrar parte de su antiguo lustre en las obras de algunos buenos escritores, no lo es menos que los obstáculos opuestos á la propagacion de los conocimientos, la plaga de malas traducciones, y el concurso de tantas causas desgraciadas disiparon en breve todas las esperanzas de mejora, amenazando á nuestra lengua con una época deplorable de corrupcion y de abandono.

No es mi ánimo, al pasar á hablar ahora de las dotes características de nuestro idioma, disputar al toscano la preferencia respecto de suavidad y melodía, dotes que le hacen tan propio para cantar asuntos amorosos y otros que exijan extremada dulzura; pero seguramente puede aspirar la lengua castellana á colocarse muy cerca de su rival, sin temor de quedar. desairada. En cuanto á poesía pastoral, las églogas de Garcilaso no ceden en dulzura á las mas esmeradas que presente Italia; y aun estableciendo una comparacion mas íntima, el que deseare ver hasta qué punto puede llegar nuestra lengua á competir con la italiana, coteje la traduccion del Aminta hecha por Jáuregui luchando con un poeta tan esclarecido como Tasso: pasages hay en que no se acierta á distinguir el original y la copia.

¡ Qué lengua tan bella en la que pudo decir el Amor por boca de Garcilaso :

> Flérida para mi dulce y sabrosa Mas que la fruta del cercado ageno, Mas blanca que la leche y mas hermosa Que el prado por abril de flores lleno!

 Pues si intenta expresar el poeta una idea apacible, tambien hallará modo de dècir:

> ¿Cuándo en valle florido, espeso, umbroso, Metí jamas el pie que dél no fuese Cargado á tí de flores y oloroso?...

Y si la tristeza le inspira sentimientos tiernos y delicados, á buen seguro que le falten palabras dulcísimas para dirigirse al corazon:

Por tí el silencio de la selva umbrosa,
Por tí la esquividad y apartamiento
Del solitario monte me agradaba;
Por tí la verde yerba, el fresco viento,
El blanco lirio y colorada rosa
Y dulce primavera deseaba.
; Ay cuanto me engañaba!

Petrarca, el mismo Petrarca no se hubiera desdeñado de valerse de las suaves expresiones que empleó Herrera en su elogio:

> Ensalce al verde lauro en voz canora El tierno, dulce y amador toscano La belleza y el bien que humilde adora.

Fácil seria entresacar mil muestras de esta clase, con solo hojear algunos buenos autores; pero limitándome á hablar de una composicion entera, dudo mucho que en italiano pueda presentarse, despojada del encanto de la rima, una composicion imitando los sáficos adónicos de la versificacion latina, y que ofrezca tanta suavidad y armonía como la siguiente oda de Villegas al Céfiro:

Dulce vecino de la verde selva, Huésped eterno del abril florido, Vital aliento de la madre Vénus, Céfiro blando; Si de mis ansias el amor supiste, Tú, que las quejas de mi voz llevaste, Oye, no temas, y á mi ninfa dile, Dile que muero.

Filis un tiempo mi dolor sabia; Filis un tiempo mi dolor lloraba; Quísome un tiempo, mas agora temo, Temo sus iras.

Asi los dioses con amor paterno, Asi los cielos con amor benigno, Nieguen al tiempo que feliz volares, Nieve á la tierra.

Jamas el peso de la pube parda, Cuando amanece en la elevada cumbre, Toque tus hombros ni su mal gramizo Hiera tus alas.

Hay quien crea que nuestra lengua no tiene bastante soltura y desembarazo, y que no iguala á otras en facilidad y fluidez; pero, en mi opinion, no es suya la culpa, sino de los que no acertamos á manejarla: el acero flexible en unas manos se vuelve en otras hierro duro ó quebradizo. Y la prueba de lo que acabo de decir, se nota al observar que en todos tiempos ha habido ingenios que han logrado dar la mayor soltura á nuestra habla: gusto nos da verla, antes de promediar el siglo décimocuarto, todavía en mantillas y aspirando ya á deshacerse de las ligaduras para correr ligera: en tan remota época pudo ya el Arcipreste de Hita decir en una Cántica de Serrana:

Cerca la Tablada, La sierra pasada, Fallém con Aldara A la madrugada. Encima del puerto
Coydé ser muerto
De nieve é de frio
E dese rosio
E de grand elada.
A la decida
Di una corrida,
Fallé una Serrana
Fermosa, lozana,
E bien colorada, etc.

Aunque menos tosca y grosera, hallábase todavía nuestra lengua no poco áspera y ruda, cuando un siglo despues acertaba ya el marques de Santillana á componer letrillas tan fluidas como la que empieza:

> Moza tan fermosa Non ví en la frontera, Como una vaquera De la Finojosa...

Parece que los mismos versos nacen de buena voluntad y se deslizan insensiblemente:

En un verde prado De rosas é flores, Guardando ganado Con otros pastores, La vi tan fermosa, Que apenas creyera Que fuese vaquera De la Finojosa

En tono mas elevado decia algunos años despues D. Jorge Manrique:

> Nuestras vidas son los rios Que van á dar en el mar, Que es el morir.



## AL CANTO II.

Alli van los señorios
Derechos á se aca bar
Y consumir:
Alli los rios caudales,
Alli los rios medianos
Y mas chicos
Allegados son iguales,
Los que viven por sus manos
Y los ricos.

El agua misma á que alude la bella comparacion de estas estrofas, no corre con mas fluidez que los versos y las palabras.

Mas antes de espirar el siglo décimoquinto hallamos ya en las composiciones del célebre Juan de la Encina algunas tan lindas por su inimitable facilidad que es imposible leerlas sin prendarse de sus encantos: sirva de muestra la siguiente:

> Mas vale trocar Placer por dolores Que estar sin amores. Donde es gradescido, Es dulce el morir; Vivir en olvido-Aquel no es vivir : Mejor es sufrir Pasion y dolores Que estar sin amores. Es vida perdida Vivir sin amar; Y mas es que vida Saberla emplear : Mejor es penar Sufriendo dolores Què estar sin amores.

La muerte es vitoria Qo vive aficion, Que espera haber gloria Qüen sufre pasion; Mas vale prision De tajes dolores Que estar sin amores.

El que es mas penado Mas goza de amor; Que el mucho cuidado Le quita el temor: Así que es mejor Amar con dolores Que estar sin amores.

No teme tormento Quien ama con fe, Si su pensamiento Sin causa no fae; Habiendo porque, Mas valen dolores Que estar sin amores.

Amor que no pena, No pida placer; Que ya lo condena Su poco querer: Mejor es perder Placer por dolores Que estar sin amores.

En el siglo décimosexto, aun sin acudir á los poetas mas célebres, el único embarazo que se halla para citar ejemplos, es la dificultad de otorgar entre tantos á alguno la preferencia: véase sino, la bellísima cancion de Gil Polo cuyas primeras estrofas siguen, y que ofrece en todo su curso exquisitos primores:

En el campó venturoso

Donde con clara corriente Guadalaviar hermoso. Dejando el suelo abundoso, Da tributo al mar potente, Galatea, desdeñosa Del dolor que á Licio daña, Iba alegre y bulliciosa Por la ribera arenosa Oue el mar con sus ondas baña. Entre la arena cogiendo Conchas y piedras pintadas, Muchos cantares diciendo Con el son del ronco estruendo De las ondas alteradas : Junto al agua se ponia, Y las ondas aguardaba, Y en verlas llegar huia: Pero á veces no podia, Y el blanco pie se mojaba.

No se puede presentar un cuadro apacible con pincel mas delicado y fácil : vemos con nuestros ojos el movimiento de las olas y el juego de Galatea.

Aun cuando sobrevino en el siguiente siglo la corrupcion del gusto, los claros ingenios por quienes empezó el contagio, mostraron hasta donde consiente nuestra lengua expresarse con fluidez: cabalmente Góngora, Lope de Vega y Quevedo, son quizá los mas fáciles de nuestros poetas y los que mas abusaron de esta cualidad: y sin recurrir á sus obras, baste per cuantas composiciones padieran presentarse, pertenecientes á aquella época, la siguiente de Villegas:

Yo vi sobre un tomillo Quejarse un pejarillo, Viendo su nido amado. De quien era caudillo, De un labrador robado. Vile tan congojado Por tal atrevimiento Dar mil quejas al viento, Para que al cielo santo Lleve su tierno llanto, Lleve su triste acento. Ya con triste armonia Esforzando el intento. Mil quejas repetia; Ya cansado callaba, Y al nuevo sentimiento Ya sonoro volvia : Ya circular volaba, Ya rastrero corria, Ya pues de rama en rama Al rústico seguia, Y saltando en la grama Parece que decia: « Dame, rústico fiero, Mi dulce compañía ; » Y que le respondia El rástico: « no quiero. »

No tengo noticia de ninguna composicion en lengua moderna que se iguale en su género á la anterior; y estoy persuadido de que el tierno Catulo la adoptaria por suya.

Despues de restablecido el buen gusto, Cadalso é Iglesias mostraron ya suma facilidad y soltura en sus composiciones breves; y Melendez ha manifestado en sus anacreónticas y letrillas hasta qué punto es dócil y flexible nuestra lengua. Aun un literato, no dotado muy ventajosamente de detes poéticas, logró

mas de una vez expresarse con suma facilidad: Don Tomas de Iriarte, en su fábula del Caballo y la Ardilla, pudo imitar bellamente el habla de este animalejo inquieto, poniendo en su boca:

Señor mio,
De ese brio,
Ligereza
Y presteza
No me espanto,
Que otro tanto
Sé yo hacer y acaso mas.
Yo soy viva,
Soy activa,
Me meneo,
Me paseo,
Subo y bajo,
Bien trabajo,
No me estoy quieta jamas.

Y el pacífico caballo pudo remedar donosamente á su ridícula competidora, respondiéndole de esta suerte:

Tantas idas
Y venidas,
Tantas vueltas
Y revueltas,
Quiero, amiga,
Que me diga
¿ Son de alguna utilidad?
Yo me afano,
Mas no en vano;
Sé\_mi oficio,
Y en servicio
De mi dueño
Tengo empeño
De lucir mi habilidad.

Para ver lo difícil que es llegar á tal punto, bastará observar que el anterior pasage está escrito en versos pareados de cuatro sílabas, en que apenas hallan cabida las palabras: ¿hay muchos idiomas en que pudiera hacerse otro tanto?

La reputacion del nuestro, como lengua sonora, llena y rotunda, á propósito para describir objetos nobles y expresar pensamientos sublimes, está bien asentada; pero en mi concepto, se acerca en este punto á la lengua latina mucho mas de lo que comunmente se cree. Acabada apenas de nacer nuestra habla, ya la vemos ensayar sus primeros acentos, esforzándose por encontrar tono fuerte y robusto, digno de celebrar altas bazañas:

Moros le reciben por la seña ganar:
Danle grandes golpes; mas nol' pueden falsar.
Dijo el Campeador: « valelde por caridad! »
Embrasan los escudos delant los corasones;
Abajan las lanzas apuestas de los pendones;
Enclinaron las caras desuso de los arzones;
Ibanlos ferir de fuertes corazones:
A grandes voces lama el que en buen hora násco:
« Feridlos, caballeros, por amor de caridad!
Yo so Ruy Diaz el Cid Campeador de Bibar. -

(Poema del Cid.)

No mas tarde que á principios del siglo décimotercero vemos á un poeta hallar sonidos graves y rotundos, para representar el terrible cuadro del juicio final:

> Esti será el uno de los signos dubdados : Subirá á las nubes el mar muches estados ; Mas alto que las sierras é mas que los collados , Tanto que en seguaro funcarán los pescados :

El signo empues esti es mucho de temer: Los mares é los rios andarán á grant poder; Desarrarán los omes, iránse á perder: Querríanse, si podiesen, so la tierra meter.

El dia septeno verná priesa mortal: Avrán todas las piedras entre sí lit campal; Lidiarán como omes que se quieren fer mal; Todas se farán piezas menudas como sal.

Non será el doceao quien lo ose catar: Cá verán por los cielos graudes flamas volar, Verán á las estrellas caer de su logar, Como caen las fojas cuando caen del figar.

El Rey de los reyes, alcalde derechero, Qui ordena las cosas sin ningun consejero, Con su procesion rica, pero él delantero, Entrará en la gloria del Padre verdadero.

Los Angeles del cielo farán grant alegría; Nunca mayor de aquella ficieron en un dia; Cá verán que lis cresce solaz é compannia: Dios mande que entremos en esa cofradia!

Cuando el Rey de gloria viniere á judicar, Bravo como leon que se quiere cebar, ¿ Quien será tan fardido que le ose esperar? Cá el leon yrado sabe mal trevejar.

Cuando los Angeles sanctos tremerán con pavor, Que yerro non ficieron contra el su Sennor, ¿Qué faré yo mezquino, que so tan pecador? Bien de agora me espanto: tanto he grant pavor.

(Poesías de Bercéo.)

Hácia la misma época vemos á otro escritor acometer la temeraria empresa de componer un poema en honor de Alejandro; y anunciar su propósito con cierta grandeza de elocución, no del todo indigna de la Epopeya:

Quiero leer un libro de un rey noble pagano,

Que fue de grand esforcio, de corazon lozano, Conquistó tod' el mundo, metiol' só su mano....

La obra es cual de siglo tan rudo podia esperarse; pero admira á veces descubrir ya en la lengua asomos de la gala y rotundidad, que habian de hacerla luego tan famosa:

> Sedie el mes de mayo, coronado de flores, Afeitando los campos de diversas colores, Organeando las Mayas é cantando d'amores, Espigando las mieses que siembran labradores.

(Poema de Alejandro.)

Si desde su mas tierna infancia vemos ya despuntar en nuestra lengua aquel carácter de elevacion y de grandeza que debia distinguirla tanto, no era de temer que afiojase de ánimo ni de fuerzas durante el ímpetu y lozanía de la adolescencia; sino antes bien que rayasen en exteso aquellas excelentes dotes, por falta de templanza. Asi se advierte, en efecto, en algunas composiciones del siglo décimoquinto, admirándose principalmente en las de Juan de Mena un tono robusto y grandioso, aunque á veces por lo peregrino de los vocablos, por la novedad de las construcciones ó la osadía en la colocacion de las palabras, llegue su elevacion á parecer hinchada.

Mas desde entonces fue fácil prever que cuando al inmoderado arrebato de la juventud sucediesen el vigor y la cordura de la edad viril, apareceria nuestra lengua llena de elevacion y magestad, como brilla en los buenos escritores del siglo de oro. Por no nombrar sino á uno, basta abrir las obras de Herrera para ver hasta qué punto pueda hermanarse en castellano la elevacion de las expresiones con la nobleza de los pensamientos; siendo suficiente, si no me engaño, para que se admire la riqueza y pompa de nuestra lengua, insertar aqui las palabras que encontró en ella aquel poeta para describir al Bétis, haciéndolo de tal suerte que Lope de Vega no pudo menos de exclamar entusiasmado: « aqui no excede ninguna lengua á la nuestra; perdonen la griega y latina. »

Cubrió el sagrado Bétis de florida
Púrpura y blandas esmeraldas llena
Y tiernas perlas la ribera ondosa;
Y al cielo alzó la barba, revestida
De verde musgo, y removió en la arena
El movible cristal de la sombrosa
Gruta, y la faz honrosa
De juncos, cañas y coral ornada:
Tendió los cuernos húmidos, creciendo
La abuadosa corriente dilatada,
Su imperio en el océano extendiendo.

¡Qué gala y qué riqueza de diccion! Pero no por eso se hallarán escasos y menesterosos otros poetas que tengan que celebrar al mismo rio: D. Juan Arguijo, contemporáneo y paisano de Herrera, pudo decir con lenguaje magnifico:

Tú á quien ofrece el apartado polo,
Hasta donde tu nombre se dilata,
Preciosos dones de luciente plata
Que envidia el rico Tajo y el Pactolo;
Para cuya corona como á solo
Rey de los rios, entreteje y ata
Pálas su oliva con la rama ingrata
Que contempla en tus márgenes Apolo;
Claro Guadalquivir, si impetuoso
Con crespas ondas y mayor corriente
Cubrieses nuestros campos mal seguros;
De la mejor ciudad, por quien famoso

Alzas igual al mar la altiva freute, Respeta humilde los antiguos muros.

Y algunos años despues Góngora celebraba al mismo rio con diccion tan noble y sonora como la signiente:

Rey de los otros rios caudaloso,
Que en fama claro, en ondas cristalino.
Tosca guirnalda de robusto pino
Ciñe tu frente y tu cabello ondoso;
Pues dejando tu nido cavernoso
De Segura en el monte mas vecino,
Por el suelo andaluz tu real camino
Tuerces soberbio, raudo y espumoso;
A mí que de tus fértiles orillas
Piso aunque ilustremente enamorado
La noble arana con humilde planta;
Dime si entre las rubias pastorcillas
Has visto, que en tus aguas se han mirado,
Beldad cual la de Clori ó gracia tanta.

¿Ni en qué idioma de los modernos pudiera presentarse una imágen sublime con tanta riqueza de lenguaje como la que ostentó Herrera para pintar un árbol?

Tales ya fueron estos cual hermoso
Cedro del alto Líbano, vestido
De ramos, hojas, con excelsa alteza;
Las aguas lo criaron poderoso
Sobre empinados árboles crecido,
Y se multiplicaron en grandeza
Sus ramos con belleza;
Y extendiendo sus sombras se anidaron
Las aves que sustenta el grande cielo;
Y en sus hojas las fieras engendraron,
Y hizo á mucha gente umbroso velo:
No igualó en celaitud y en hermosura
Jamas árbol alguno á su figura.

Aun despues de pervertido el gusto, hállanse en los poetas de aquella época, en los respiros que les dejaba su fatal manía, muchos pasages dignos de elogio por la nobleza y elevacion de las expresiones, aunque no siempre exentas de resabios de afectacion: hasta en las obras de Quevedo, que no tiene reputacion de sublime, es fácil encontrar mas de una muestra que confirme nuestro propósito:

De amenazas del Ponto rodeado, Y-de enojos del viento sacudido, Tu pompa es la borrasca, y su gemido Mas aplauso te da que no cuidado: Reinas con magestad, escollo osado, En las iras del mar....

Y si la indignacion levanta el pecho del poeta, al presenciar una persecucion injusta, al momento tione voz alta y enérgica para clamar:

Faltar pado su patria al grande Osma; Pero no á su defensa sus hazañas: Diéronle muente y cárcel las Españas, De quien él·hizo esclava la Fortuna.

Apenas restaurado el gusto, vemos los conatos de varios poetas por volver á ataviar nuestra lengua con las antiguas galas, aunque algunas veces se resientan sus laudables esfuerzos de encogimiento y timidez, y otras descubran cuan difícil fuese libertarse totalmente del reciente contagio. En el poema de Deucalion del conde de Torre Palma se hallan muchos pasages notables por lo rico y sonoro de la locucion; asi pinta, por ejemplo, la inundacion de la tierra:

Muge el undoso toro, y levantadas Las puntas de sus cuernos litorales; Al repetido incurso atropeliadas Van huyendo las playas desiguales : Las ondas prodigiosamente hinchadas Amenazan las luces celestiales ; Y de negro vapor lluvioso velo A los ojos del mundo niega el suelo.

Las dulces venas de las claras fuentes, Que bebió en riego escaso el verde prado, Los peñascosos cauces impacientes Rompen y el campo borran inundado: Los viejos rios las mojadas frentes Levantan con horrible ceño airado, Y las urnas volcando, aun juzgan poca La vasta plenitud de su ancha boca.

Con impetu ruinoso los torrentes
Disuelven de los montes las raices,
Envolviendo en sus túmidas crecientes
Los pueblos y los campos infelices;
Con largo miedo suerte igual las gentesEsperan de la sierra en las cervices,
Mientras admiran su áspero desterto
De nunca vistas naves triste puerto.

Vuelve el pino á sus montes: ya la quilla Navega el valle en que arrastró primero; La altura en que anidaba la sencilla Paloma, alberga al tiburon roquero; Los peces se deslizan en cuadrilla Sobre la grama en que saltó el cordero; El risco ya es escollo; y ya á la piedra Cubren las algas, que vistió la yedra.

En el citado poema, en el Canto de las naves de Cortes destruidas, compuesto por D. José Vaca de Guzman, en el de D. Nicolas Fernandez Moratin, y en alguna otra composicion de aquella época, se percibe ya la elevacion y grandilocuencia que tan propias son de nuestra habla; y acercándonos más al tiempo

হা .) presente, no cabe lenguaje mas magnífico que el que lució Melendez en varias ocasiones; como cuando en su Oda á la gloria de las Artes describió el primer vuelo del águila:

Cual el ave de Jove, que saliendo Inexperta del nido, en la vacía

Region desplegar osa LEs alas voladoras, no sabiendo La fuerza que la guia: Y ora vaga atrevida, ora medrosa; Ora mas orgaliosa Sobre las altas cimas se levanta; Tronar siente á sus pies la nube oscura : Y el rayo abrasador ya no la espanta , Al cielo remontándose segura: Entonce el pecho generoso, herido De miedo y alborozo, ufano late: Riza su cuello el viento Que en cambiantes de luz brilla encendido; El ojo audaz combate Derecho el claro sol, le mira atento; Y en su heróico ardimiento La vista vuelve, á contemplar se pára

Se ha repetido frecuentemente el célebre dicho de Carlos V de que la lengua española era la mas propia para hablar con Dios; y para convencerse de la exactitud de este dictámen no creo que se necesite mas que oir á Herrera, cuando exclama en el arrebato de su entusiasmo:

La baja tierra ; y con acentos graves Su triunfo engrandeciendo, se declara Reina del vago viento y de las aves...

Y tú solo, Señor, fuiste ensalzado; Que tu dia es llegado, Señor de los ejércitos armados, Sobre la alta cervis y su dureza, Sobre derechos cedros y extendidos, Sobre empinados montes y crecidos, Sobre torres y muros...

Dotado de imaginacion ardiente, con voz robusta y sonora, y versado en las lenguas sabias, concibió Herrera el designio de ensayar en nuestro idioma la valentía de expresion y algunos giros osados de las lenguas griega y hebrea, saliendo tan airoso en su empresa como se echa de ver en sus célebres canciones. Nadie podrá desconocer el lenguaje sublime de los libros sagrados al leer en una de ellas:

Cantemos al Señor, que en la llanura
Venció del ancho mar al Trace fiero:
Tú, Dios de las batallas, tú eres diestra,
Salud y gloria nuestra.
Tú rompiste las fuerzas y la dura
Frente de Faraon, feros guerrero;
Sus escogidos príncipes cubrieron
Los abismos del mar, y descendieron
Cual piedra en el profundo; y tu ira luego
Los tragó, como arista seca el fuego.

La misma grandeza que desplegó el poeta al principiar su cancion, la conservó hasta el punto de terminarla:

> Adórente, Señor, tus escogidos; Confiese cuanto cerca el ancho suelo Tu nombre, ó nuestro Dios, nuestro consuelo; Y la cerviz rebelde condenada Perezca en vivas llamas abrasada.

Lleno el poeta del fuego sagrado que le anima, pinta con esta fuerza y valentía el enojo de Dios:

Cual fuego abrasa selvas, cuya liama

En las espesas cumbres se derrama:
Tal en tu ira y tempestad segniste,
Y su faz de ignominia convertiste...
Y el santo de Israel abrió su mano,
Y los dejó, y cayó en despeñadero
El carro y el caballo y caballero.

Con igual felicidad y maestría imitó Fr. Luis de Leon muchos pasages bellísimos de los libros sagrados, hallando en el habla castellana un instrumento á propósito para llevar á cabo empresa tan difícil:

> Alaba, ó alma, á Dios: Señor, tu alteza ¿ Qué lengua hay que la cuente? Vestido estás de gloria y de grandeza Y luz resplandeciente. Encima de los cielos desplegados Al agua diste asiento: Las nubes son tu carro; tus alados Caballos son el viento. Son fuego abrasador tus mensageros, Y trueno y torbellino: Las tierras sobre asientos duraderos Mantienes de contino. Los mares las cubrian de primero Por cima los collados; Mas visto de tu voz el trueno fiero Huyeron espantados; Y luego los subidos montes crecen;

Ni fue privilegio exclusivo de nuestros antiguos poetas hallar lenguaje magnífico para cantar objetos tan sublimes: el maestro Fr. Diego Gonzalez, fiel imitador de Leon, tradujo con elevacion y nobleza algunos himnos y cánticos sagrados, llegando algunas veces á confundirse con su modelo. Los siguientes

Humíllanse los valles....

versos, por ejemplo, tienen cierto sabor de antigüedad que los recomienda en extremo:

De la encumbrada silla

Derribó al poderoso y engreido,

Y á la plebe sencilla

Del estado abatido

Hasta el solio de gloria la ha subido.

Colmó al necesitado

De bienes soberanos con largueza;

Y al rico confiado

En su falaz riqueza,

Dejó vacío en mísera pobreza.

En gracia ha recibido

A Israel, recordando su clemencia;

Como hubo prometido

A la antigua creencia,

A Abrahan y á su larga descendencia.

(Traduccion del cántico: Magnificat, etc.)

Aun posteriores á esta y otras composiciones del maestro Gonzalez, pudiéramos citar algunas en que se conserva la dignidad y elevacion de lenguaje, que exigen los asuntos sagrados: baste en prueba de ello presentar los siguientes versos de una oda de Melendez; y eso que está escrita en una especie de versificacion, que comunmente se cree poco acomodada para asuntos sublimes:

Tú eres , Señor : te descubro Entre el manto de tinieblas Con que misterioso al mundo Tu faz y tu gloria velas. Tú eres , Señor : poderoso Sobre los vientos te llevan Tus ángeles ; de tu carro Retumba la ronca rueda.

Tu carro es de fuego. El trueno, El trueno otra vez: se acerca El Señor; su trono en medio De la tempestad asienta. La desolacion le sigue; Y el rayo su voz espera Prestas las alas; lo manda, Y el monte abrasado humea. Arden las nubes; veloces Los relámpagos serpean Del Eterno en torno: impíos, ; Ay! temblad que Jehová llega. Jehová la cóncava nube Retumba; las hondas vegas Jehová; sonoras responden Jehová las altas esferas.

Me he detenido tanto, ofreciendo muestras de la perfeccion á que puede llegar nuestra lengua, no solo para excitar el entusiasmo de los jóvenes á favor de habla tan hermosa, sino para indicar cuan fácil sea probar sus excelentes dotes, si ocurriere acaso que no le hagan los extrangeros la justicia á que es acreedora.

## CANTO III.

1. La sola palabra versificacion envuelve ya la idea de cierta medida de palabras, que distingue la poesía de la prosa; pero como esta materia no es de suyo muy clara, y tal vez se ha vuelto mas oscura á fuerza de tantas explicaciones, procuraré en cuanto alcance,

hacerla comprender cual yo la concibo. No tiene duda que el verso, en cualquiera lengua que sea, exige cierta medida, y aun por esto se llama tambien metro; cualidad que agrada al oido, porque le repite cierta igualdad 6 simetría de períodos musicales, en vez de que los de la prosa son distintos y varios. Cualquiera que oye versos, si no está mal organizado, percibe con gusto esta igualdad 6 simetría; la aguarda involuntariamente con el oido; y echa menos su falta, al punto que cesa la medida.

Las lenguas griega y latina tenian una prosodia fija y determinada, distinguiendo las sílabas de que constaban sus voces en largas y en breves, y exigiendo para pronunciar las primeras un tiempo ó espacio doble del que se empleaba en las segundas. Asi es que para conseguir la igualdad ó simetría de períodos musicales, que constituye esencialmente el verso, tenian que medir los tiempos y el compas que empleaban en su pronunciacion, calculando para ello el número y la combinacion de sílabas largas ó breves que entraban en cada especie de verso.

El diferente número y las varias combinaciones de dichas sílabas constituian las diversas especies de pies, como el espondeo, compuesto de dos sílabas largas, el dáctilo de una larga y dos breves, etc.; pies que se llamaban métricos, porque realmente ellos eran los que constituian la medida del verso.

Ya se deja entender porqué los versos griegos y latinos no podian medirse por el número de silabas, sino por su cantidad, por su duracion, por el tiempo y compas que su pronunciacion requeria; así como en la música, y por los mismos principios, no se cuenta el número de notas que entran en un período musical,

sino su valor: una sílaba larga equivalia entre los Griegos y Latinos á dos breves, por la misma razon que una corchea vale en un compas de música lo mismo que dos semicorcheas.

Aunque no tengamos una idea clara y distinta de la manera de pronunciar las lenguas muertas, basta el saber que tenian los antiguos esta especie de prosodia, para concebir que sus idiomas debian ser mucho mas musicales que los moderaos; y para comprender porqué al recitar sus versos llevaban el compas con el pie ó con la mano, como se hace con la música; é igualmente porqué hasta su declamacion se asemejaba á un canto sencillo, no muy diferente del de los recitados de nuestras óperas.

Las lenguas vulgares no participan de tamañas ventajas: su prosodia no es tan fija y determinada como la de las lenguas griega y latina; y aunque se tarde realmente mas tiempo en pronunciar unas sílabas que otras, ni es tan perceptible la diferencia, ni está sujeta á reglas tan exactas como en aquellos idiomas. Asi ha sucedido que habiendo de buscar por otro camino la igualdad ó simetría de períodos musicales, que distingue la poesía de la prosa, han tenido los modernos que acudir al número de sílabas como medida aproximativa, no pudiendo lograr el mismo fin con la igual duracion de los tiempos de la pronunciacion, como hacian los antiguos. De donde se infiere que el medir los versos modernos por el número de sílabas, no ha sido una mudanza casual ni arbitraria; sino precisa, indispensable, nacida de no estar bien determinado en nuestras lenguas el valor respectivo de las sílabas, ó sea su cantidad; en términos de que muchas veces apenas podemos distinguir las sílabas largas de las breves. Asi es que todos los idiomas modernos adoptaron por un motivo idéntico el mismo
recurso: de la propia manera que si hubiese una persona de formar compases iguales, y no supiese con
exactitud el valor respectivo ó la duracion de cada nota
musical, no hallaria mas arbitrio, por imperfecto que
fuese, que poner en cada compas un número igual de
notas. Tan exacta me parece esta observacion, que es
de advertir como á pesar de escribirse en lengua latina algunos ritmos en los siglos bárbaros, vemos sensiblemente apartarse de la métrica de los antiguos y
acercarse á la de los modernos, á proporcion que se
iban borrando los vestigios de la pronunciacion antigua.

Mas á pesar de lo dicho, y de haber variado al parecer la base de la medida de los versos, no por eso se crea que las lenguas modernas no conservan ningun resto de la prosodia de las antiguas, ni que enteramente se separen de las reglas que observaban en la métrica Griegos y Latinos. Esta opinion, aunque comunmente repetida, me parece poco acertada; fundándome en tres razones principales, que procuraré exponer con brevedad.

ra La lengua española, por ejemplo, no tiene una prosodia tan fija como tenia su madre; mas sin embargo, y á pesar de los cortos ensayos que se han hecho para connaturalizar entre nosotros los metros latinos, vemos una vislumbre de estos en las muestras que han ofrecido algunos poetas, procurando colocar sílabas largas y breves (en cuanto consiente diferenciarlas nuestro idioma) en los mismos lugares del verso en que los latinos colocaban las suyas. No hablaré de los sáficos adónicos, tan bien imitados en nuestro idioma;

pero en algunos pocos exámetros de Villegas percibe el oido un dejo sumamente grato, y bastante parecido al de los versos latinos, tales como ahora los pronunciamos.

2ª Si en las lenguas modernas bastase para la igualdad de períodos musicales que hubiese un número igual
de sílabas, en estando estas cabales, ya habria verso;
en habiendo once, por ejemplo, habria un endecasílabo. Mas no hay nadie que ignore que hay muchísimos renglones con dicho número de sílabas y que sin
embargo no son versos: ¿porqué? Porque no tienen
(como despues diremos) los acentos que deben en sus
lugares respectivos: asi, por ejemplo, este verso de
Garcilaso:

Corrientes aguas, puras, cristalinas...

seria tambien verso, variándolo asi:

Puras, corriențes, cristalinas aguas...

ó de este modo:

Agnas puras, corrientes, cristalinas...

y de este :

Corrientes aguas, cristalinas, puras...

y aun de este :

Cristalinas, corrientes, puras aguas...

pero no lo seria, si dijese:

Aguas cristalinas, puras, corrientes...

y sin embargo, las palabras son las mismas y exactamente igual el número de silabas; no mediando otra diferencia sino que se ha variado la colocacion de los acentos. Pues ahora bien: en nuestro idioma los acentos son los que mejor nos indican la cantidad de las silabas, es decir, las que son largas ó breves; y aunque sea un medio imperfecto, como es el único que nos queda, no podemos prescindir de él en la parte musical de los versos. Involuntariamente nuestro oido tiene por larga toda sílaba en que carga el acento agudo, y por breve (aunque se tarde mas ó menos tiempo en su pronunciacion) aquella que no tiene sino el acento grave, que como ocioso se suprime: asi, por ejemplo, nadie hay tan escaso de oido que al escuchar las palabras amor-rason, no tenga por larga la última sílaba, distinguiéndola perfectamente de las que terminan estetras voces: árbol-fásil; y si cuando Villegas dijo bellamente, imitando la métrica latina:

Seis veces el verde soto coronó su cabeza

De nardo, de amarillo trébol, de morada viola....

hubiese dicho:

De nardo, de amarillo jazmin, de morada viola.... la sola variacion de un acento hubiera derribado su obra.

Asi, pues, la precision en que se está de colocar necesariamente acentos agudos en ciertos sitios del verso y no en otros, prueba incontestablemente que á lo menos en ciertos parages es necesario marcar, de la manera que podemos, las silabas largas y las breves. Nuestro endecasílabo, por ejemplo, es conocidamente hijo del yámbico latino; y por lo tanto es de notar que cuando tiene mayor número de acentos agudos en las sílabas pares, como en la segunda, cuarta, sexta, octava y décima es mas fluido y armonioso; y no por otro motivo, sino porque en este caso la alternativa constante de una sílaba breve y de otra larga lo asemeja mucho al yámbico puro de los Latinos. Admite, es verdad, nuestro endecasilabo otras combinaciones de acentos; pero adviértase que se acerca en cuanto puede á su modelo, y que en algunos sitios reclama forzosamente una sílaba larga y en otros una breve, por una razon análoga



á la que tuvo el yámbico latino para exigir precisamente en ciertos sitios determinados la colocacion de un yambo, aunque en otros lugares se aviniese á recibir al espondeo.

Uno de los primeros que escribieron en lengua castellana acerca de este arte (el doctor Pinciano en su Philosophia antigua poética, publicada en el siglo décimosexto) a la ya á este propósito: « por ventura, ¿ no tenemos los Españoles nuestras sílabas largas y breves como los demas? ¿ Por qué causa susnan unos versos bien con once sílabas ó con ocho, y otros con las mismas mal? ¿ Porqué, sino por las largas y breves que se truecan, aunque en la verdad nosotros no las distingamos? Pero hailas, como se prueba por la experiencia. »

3º Pero la prueba mas palpable, si es que mi juieio no me engaña, de que la cantidad de las súlabas, y no su simple número, influye en la versificacion moderna mas de lo que comunmente se imagina, se deduce de esta última observacion: supongamos, por ejemplo, estos versos castellanos:

Con impetu veloz el asta trémula, Por la acerada cota penetrando, Hiere, traspasa, parte el corazon:

todos tres pudieran colocarse en una composicion de endecasílabos; cada uno de ellos completa una medida igual, llenando el mismo espacio musical con respecto al oido; y sin embargo, el primer verso tiene doce sílabas, el segundo once y el tercero dies. Luego hay otra circunstancia, diferente del número de sílabas, que influye en nuestra métrica; y nótese que asi en el ejemplo propuesto como en otros semejantes, consiste la diferencia en que todo verso que acaba con'

acento agudo, debe tener una sílaba menos que si acabase con grave; y todo el que acaba en palabra esdrújula (es decir, con acento agudo en la antepenúltima sílaba, siendo las dos últimas breves) debe tener una sílaba mas de la medida comun. En nada me parece que se descubre tanto lo que nos acercamos á la métrica de los antiguos: la palabra trémula del ejemplo propuesto, aunque conste de tres sílabas, consume al fin del verso los mismos tiempos musicales que la palabra fuerte, que tiene solo dos sílabas; y asi es que esta áltima voz pudiera muy bien sustituirse á la primera en el verso citado, sin que por eso se variase su medida.

Mas como esta se calcula, hablando generalmente, por el número de súlabas de que constan los versos modernos, debo decir que la poesía castellana los tiene de muchas y diferentes especies: como se comprenderá mejor, bosquejando aqui rápidamente la historia de nuestra versificacion.

En el primer poema conocido, que es el citado del Cid, no aparecen sujetos los versos á una medida fija; pues tan toscas y por desbastar estaban todavía las palabras, que mal podia encajonárselas en espacios iguales: asi es que hallamos en aquella obra versos de varia mensura, desde doce ó trece sílabas hasta diez y seis, en cuanto podemos juzgar ahora de la pronunciacion del siglo duodécimo.

Lo que no tiene duda es que la norma ó patron que se propusieron los primeros poetas castellanos, fue el verso de catorce sílabas, conocido con el nombre de alejandrino, el cual puede considerarse como propio de la infancia de nuestra poesía: en cuanto dió esta un paso en el siglo décimotercio, ya vemos en los poemas de Bercéo, en el de Alejandro, y en el que contenia la historia del conde Hernan Gonzalez (correspondientes todos, poco mas ó menos, á la misma época) que los poetas observaban con mas seguridad y acierto, aunque no siempre con exactitud, la propuesta medida de catorce sílabas.

Pero en una composicion de Bercéo hay una círcunstancia notable, no solo porque prueba en mi opinion, que desde principios de aquel siglo se conocieron ya en España versos cortos, sino porque me parece confirmar una observacion á mi ver muy exacta, y que no sé que haya sido presentada ni desenvuelta como merecia; á saber: el influjo que han tenido en los progresos de nuestra versificacion la música y el canto. En la composicion titulada Duelo de la Vírgen se supone que los judíos que guardaban el sepulcro del Salvador.

Cantaban los trufanes unas controvaduras, Que eran á su Madre amargas é muy duras.

El objeto de los judíos era no dormirse para no ser sorprendidos, y la Cántica tenia este estribillo: eya velar. La composicion empieza asi:

Velat, aliama de los judíos, eya velar: Que non vos furten el fijo de Dios, eya velar: Cá furtárvoslo querran, eya velar: Andres é Peidro et Johan, eya velar: Non sabedes tanto descanto, eya velar: Que salgades de só el canto, eya velar etc.

Aunque estos versos y los siguientes esten impresos de esta suerte, y probablemente se hallasen de la misma en los códices de que se copiaron, no tiene duda en mi concepto que cada verso debia concluir, segun la mente del autor, antes del estribillo; y que



este debia colocarse despues, como una especie de pie quebrado, para denotar que aquellas cran las palabras que siempre repetia en coro la aliama ó junta de judíos; y la prueba de ello es, que en la suposicion contraria todos los versos acabarian con las mismas palabras y el mismo consonante: eya velar; siendo asi que he advertido que en toda la composicion, si se corta ese estribillo, resultan versos pareados, ligados en consonante cada uno con su compañero: indicio muy probable de que con este fin se compusieron, y que conociendo el poeta por una especie de instinto ilo pesados que serian para la música los versos de catorce sílabas, los usó cortos en la ocasion en que se le ofrecia componer una cántica.

Las que compuso á la Vírgen D. Alonso el Sabio, estan en dialecto gallego y en verso de ocho silabas; y como son indudablemente de aquel rey, puesto que habló de ellas en su testamento, disponiendo que se cantasen, prueban que ya entonces en alguna provincia de España, cuando no fuese en otras, se usaba como favorable al canto el verso octosilabo tan popular en todas épocas; ó que lo inventó aquel célebre monarca, como propio para el fin á que lo destinaba.

Tambien se le atribuye, aunque no con igual certeza, un libro con el título de Querellas, en que parece se quejaba aquel rey destronado de su mala ventura; y si fuese realmente suyo, probaria que en la última parte del siglo décimotercero se conocia ya en España el verso de arte mayor ó de doce sílabas; puesto que en esta versificacion se hallan las dos estrofas que se conservan.

Tal vez no con mas fundamento se cree al mismo príncipe autor de un libro extraño sobre la piedra filosofal, titulado el Tesoro, compuesto en versos de doce sílabas y algunas estrofas en versos de ocho; y si fuese cierto lo que expresa una nota puesta en dos antiguos códices (como asegura el erudito padre Sarmiento en sus Memorias para la historia de la poesía) que el libro del Tesoro se escribió en el año de 1272, resultaria para nuestro propósito, que en poco mas de un siglo que contaba de vida la poesía castellana, se habia ya enriquecido con dos útiles adquisiciones.

Mayores le aguardaban en el siglo siguiente : un poeta de ingenio tan vivo como el Arcipreste de Hita no podia sujetarse siempre al pesado yugo de los versos alejandrinos, y debia aprovechar todas las ocasiones de sacudirlo: ya en el prólogo de su libro expresó: que le habia compuesto tambien para « dar algunas lecciones é muestra de metrificar et rimar et de trovar, con trovas et notas et rimas et decades et versos, que fis complidamente segund que esta ciencia requiere. » ¿No es curioso ver, antes de promediar el siglo décimocuarto, á un poeta español queriendo dar lecciones de versificar, y llamando ya ciencia á los primeros ensayos del arte? Es de advertir que este poeta en casi todas sus composiciones usa del verso de catorce sílabas, que debia ser entonces el mas comun, si es que no el único: con él narra ó censura, enamora ó se divierte; pero cuando trata de cantares devotos ó de cánticas de serranas, ensaya una multitud de versos cortos, variando sus medidas, sus combinaciones y rimas: ya se le oye decir en versos de ocho sílabas :

> Santa Virgen escogida, De Dios madre muy amada,

En los cielos ensalzada, Del mundo salud é vida ..

ya aspirar á mayor celeridad y viveza, usando del verso quebrado, de cuatro ó cinco sílabas:

Santa María, Lus del dia, Tú me guia...

Ni le falta arte para mezclar unos con otros, como cuando dice:

Gracia plena sin mansilla, Abogada, Por la tu merced, Señora, Fas esta maravilla Señalada, etc.

Es muy de extranar que este poeta no presente en sus obras versos de arte mayor ó de doce sílabas, si es que ya se conocian en época anterior, contra lo cual ofrece esta circunstancia no leve indicio; pero lo cierto es que en sus composiciones solo he notado algun asomo de aquella versificacion en poquísimos pasages, como en este:

Miércoles á tercia el cuerpo de Cristo Judea lo aprecia; esa hora fue visto Cuan poco lo precia á tu fijo quisto...

Adviértese en estos tres versos de la primera estrofa, y en los correspondientes de las demas, que hay un descanso muy señalado á la mitad del verso, y colocado en ella un consonante: y ya en esta poesía me parece que se descubre el embrion del verso de arte mayor, y la esperanza de ver pronto nacer al de seis sílabas, que es su quebrado. Asi no extrañamos luego; que constante en su propósito de ensayar varios metros, propios para el canto, se valga el mismo

٩

poeta en algunas composiciones de dicho verso de seis sílabas:

Todos bendigamos
A la Virgen santa,
Sus gosos digamos
A su vida, cuanta
Fue segund fallamos
Que la hestoria canta
Vida tanta.

¡ Tan antiguo es en España el uso de esta clase de verso en cantares y villancicos! Hasta parece que se divisa en una Cántica del mismo poeta la intencion de ensayar el verso de once sílabas, como en el principio de esta composicion, notable por su fluidez y dulzura:

Quiero seguir á tí, flor de las flores, Siempre desir cantar de tus loores, Non me partir de te servir, Mejor de las mejores.

Los dos primeros versos de las demas estrofas no son todos de *once sílabas*, aunque hay algunos; pero lo cierto es que ya aparece manificsto el deseo de tantear una combinacion bellísima de nuestra poesía, mezclando el verso largo con el de *siete sílabas*; de cuya medida son los que terminan las estrofas:

Mejor de las mejores... Verme librar agoșa... Señora del altura, etc.

Fácil es notar asi en estas como en otras composiciones del Arcipreste, lo mucho que en tan corto espacio habia adelantado la versificacion castellana, asi en variedad como en ligereza y soltura; y era de esperar que si esto acontecia en sazon tan temprana,



mayores serian sus progresos en época algo posterior. Desgraciadamente se han perdido, ó por lo menos no han salido á luz, los cantares que compuso el infante D. Juan Manuel, y que asegura Argote de Molina existian en un convento; pues en ellos tendríamos, no solo un tesoro que mostrase las riquezas de la versificacion castellana en aquella época, sino que probablemente se hallarian nuevos testimonios de lo que he insinuado respecto del influjo de la música: mas de cualquier modo que sea, bastan las cortísimas muestras que á manera de sentencias morales comprende el Conde Lucanor, obra de aquel esclarecido príncipe, para ver cuan varia era ya en su tiempo la versificacion española. En dicha obra hallamos, no solo que « usábase en tiempo de D. Juan Manuel el verso largo, que es de doce, de trece y aun de catorce sílabas, porque hasta esto se extiende su licencia, » segun las propias expresiones de Argote de Molina; sino usada ya la redondilla, mas antigua tal vez en España que en ninguna otra nacion, y tan propia de nuestra poesía:

> Si por el vicio y folgura La buena fama perdemos, La vida muy poce dura: Denostados fincaremos.

Pero lo mas notable es que hallamos tambien en la misma obra versos endecasílabos, como estos:

> Por falso dicho de ome mentiroso Non pierdas al amigo provechoso. Non aventures mucho tu riqueza Por consejo del ome que ha pobreza...

y no solo se advierte en estos versos una medida tan cabal y exacta, que no puede ser hija del acaso, sino que he notado que aquel ilustre poeta conoció que cuando el verso de esta medida acababa en agudo, debia tener una sílaba menos, y cuando en esdrújulo, una sílaba mas: asi decia:

> En el comienzo debe ome mostrar A su muger como debe pasar. Non castigues el mozo maltrayéndole, Mas dale como vayas aplaciéndole.

Tambien dejó el mismo poeta alguna escasa muestra de versos de arte mayor, como la siguiente:

Si Dios te guisare de haber seguranza, Pugna cumplida ganar buena andanza.

Tal era el estado que tenia la métrica española á mediados del siglo décimocuarto, en que murió el Infante; y en los poetas que florecieron por entonces ó hasta fines de aquella centuria, notamos con gusto cómo iba escaseando la primitiva versificacion de catorce sílabas, y reemplazándola otras mas fluidas y apacibles: ya hallamos celebradas en redondillas las hazañas de D. Alonso Undécimo, composicion que algunos eruditos atribuyen con escaso fundamento á este príncipe, pero que parece efectivamente del mismo siglo; hallamos las canciones de Pedro Gonzalez de Mendoza, compuestas en versos de ocho sílabas, segun las muestras que dejó de ellas el célebre marques de Santillana; vemos usar de varios metros en su Libro de Palacio el docto Pedro Lopez de Ayala; y en los consejos y documentos presentados al rey D. Pedro por el rabí D. Santo, versos de siete sílabas, y algunos escritos con bastante facilidad:

> Por nascer en espino La rosa ya non siento

Que pierda, ni el buen vino
Por salir del sarmiento:
Nin vale el azor menos
Porque en vil nido siga,
Nin los enjemplos buenos
Porque judio los diga.

Fueron, pues, muchos y no poco afortunados los ensayos que se hicieron en la métrica española durante la infancia de la poesía; mas llegada esta á su adolescencia, presenta ya la versificación un aspecto mas fijo y determinado, aunque menos extenso, con algunas circunstancias singulares dignas de notarse. Vemos desde luego con admiracion desterrada completamente la primitiva versificacion castellana de versos de catores sílabas, que hallándose todavía en uso á últimos del siglo décimocuarto, no la encontramos en ninguna obra del siguiente; en tales términos que ni siquiera la nombró, reputándola como cosa perdida, el poeta Juan de la Encina, cuando en tiempo de los Reyes Católicos dedicó al príncipe D. Juan un tratadillo de poética.

Tambien es extraño que los escritores de aquella época no cultivasen el verso endecasilabo conocido en Castilla mueho antes, como ya se ha dicho, célebre ya por las composiciones que ilustraban la Italia, y usado por los poetas provenzales y aun dentro de la propia casa por los de la corona de Aragon, que escribieron en lengua lemosina; pero lo cierto es, como ya lo advirtió el laborioso Sarmiento, que en el Cancionero general que comprende obras de mas de ciento y veinte poetas, casi todos del siglo décimoquinto, no hay versos endecasilabos de poeta castellano; y yo por mi parte no recuerdo que puedan citarse otros,

pertenecientes á aquel tiempo, sino los que se hallan en los *Sonetos* del Marques de Santillana.

Asi como los versos de arte mayor, levantados á tanta altura por Juan de Mena, borraron hasta el recuerdo de los pesados alejandrinos; asi contribuyeron, a lo que parece, á retardar la admision y uso de los endecasilabos; pues crevendo los poetas que era bastante para celebrar asuntos graves y nobles el verso de arte mayor, y apto para los leves y amorosos el de ocho sílabas, quedó casi reducido á entrambos. y á sus respectivos quebrados, el caudal de la métrica española. «Hay en nuestro vulgar castellano (decia á últimos de aquel siglo el mejor maestro del arte, que era el citado Juan de la Encina) dos géneros de versos é coplas : el uno cuando el verso consta de ocho sílabas ó su equivalente, que se llama arte real, y el otro de doce ó su equivalente, que se llama arte mayor: » y concluyendo aqui su brevísima enumeracion, solo añade los versos de pie quebrado, nacidos de aquellos, como el de cuatro sílabas que solia combinarse con el entero de ocho, y el de seis, que se usaba solo, especialmente en composiciones destinadas á la música, como los villancicos.

Con tanta estrechez y pobreza en su métrica vió la poesía castellana empezar á correr el siglo décimosexto, en que habia de llegar al colmo de la abundancia y de la gloria: los rápidos adelantamientos de las letras, la mayor perfeccion del lenguaje, la necesidad de hallar á mano instrumentos mas acomodados y varios, propios para todo género de asuntos, y sobre todo, el íntimo y continuo trato con Italia, que presentaba entonces el ejemplar de tantos célebres escritos, fueron causas bastante poderosas para que

en breve se aclimatase en nuestro suelo el verso endecasilabo, que aunque hubiese brotado en él mucho tiempo antes, no habia logrado echar raices ni menos extenderse: asi es que esta especie de versificacion, cual si fuese advenediza, tomó y retuvo en tiempo de Cárlos V el nombre de italiana, citando los escritores coetáneos a Boscan, Garcilaso, Hurtado de Mendoza y algun otro, como principales promovedores de aquella novedad.

Una vez extendida, como lo consiguió en breve ayudada de tan buenos ingenios, enriquecióse nuestra poesía con el recobro y frecuente uso del endecasilabo, no menos que con el de su quebrado el verso de siete, al paso que conservó por gala algunos restos de su antiguo tesoro; en términos de que hoy cuenta versos de tan diferente medida, como los que tiene desde cuatro hasta catorce silabas; pudiendo admitir tantas combinaciones la versificacion castellana (para acomodarla al género y calidad de cada composicion) que solo D. Tomas de Iriarte ensayó en sus fábulas hasta cuarenta especies de versificacion todas distintas, y aun no llegó á apurarlas.

2. Por lo dicho en la nota anterior puede comprenderse porqué no basta que los versos tengan el competente número de sílabas, sino que es no menos importante que tengan los acentos (que distinguen las sílabas largas de las breves) colocados en el lugar correspondiente. ¿ Mas cuál es el número de acentos que requiere cada especie de verso, en qué sílabas son precisos, y en cuáles pueden colocarse ó suprimirse á voluntad del poeta? Los que deseen enterarse á fondo de estos pormenores, pueden consultar las Tablas



poéticas de Cascales, la juiciosa Poética de Luzan, la de Masdeu, el arte de Rengifo ú otras obras que traten de la materia; mientras yo por mi parte les repito el consejo del célebre Metastasio, de dedicarse á otro ramo de literatura, si por desgracia tienen tan mal oido que para calificar un verso se ven forzados á recurrir á ese mecanismo material.

Aun cuando un verso reuna todas las condiciones precisas para serlo, de la mejor ó peor colocacion de acentos depende principalmente que tenga ó no cadencia; con cuya voz solemos significar lo que los antiguos llamaban ritmo ó número; pero á esta dote esencial contribuye no poco el que el verso tenga ademas ciertas pausas que son indispensables para agradar al oido. Nadie puede recitar, por ejemplo, un endecasílabo sin hacer en una de sus sílabas un descanso sensible, llamado cesura, en que se cargue la pronunciacion: siendo de advertir que esta pausa principal debe hallarse hácia el medio del verso, como despues de la cuarta, quinta, sexta ó séptima sílaba; pues si le falta este requisito, carece de flexibilidad y tiene embarazado su movimiento, como un hombre que tuviese embargada la cintura.

Es esto tan esencial como que puede haber un verso con las sílabas completas y los acentos en sus propios lugares, y que por no hacerse en él la necesaria pausa, no suene como verso al oido: no siendo tal vez inútil añadir dos observaciones sobre esta materia:

- 1<sup>a</sup>. Que no puede hacerse esta especie de apoyo en una sílaba conocidamente *breve*; porque entonces se variaria su naturaleza, y resultaria en la pronunciacion como si fuese *larga*.
  - a". Que aunque esta pausa, peculiar del verso, sea

distinta de las que exige el sentido y son comunes á la prosa, debe procurarse en cuanto sea posible que concurran unas y otras en el mismo punto; pues nada produce efecto mas ingrato que haber de hacer un descanso notable para que el verso sea numeroso, y hacerlo precisamente donde el sentido no lo tolera.

Tanto influye la cadencia en la versificacion, que casi aparece al oido tan esencial como la medida; y asi acontece que muchas veces dudamos con razon que sean realmente versos algunos que tienen sus sílabas cabales. Ejemplos de esta clase pueden citarse aun de nuestros autores mas célebres, que ó por descuido propio ó por error de los copistas ó editores, han dejado algunos versos tan poco numerosos, que á duras penas nos resolvemos á darles aquel nombre. Yo de mí sé decir que esto me sucede con algunos de Garcilaso, y eso que puede considerársele como el mas dulce de nuestros poetas: tales son los siguientes:

Diversamente asi estaban oliendo....
El largo llanto, el desvanecimiento...
Y caminando por do mi ventura....
¿.Cómo pudiste tan presto olvidarme?....
O lobos, ó osos que por los rincones....
A Dios, montañas, á Dios, verdes prados...
Un campo lleno de desconfianza, etc.

He dicho que debe procurarse hermanar la pausa del verso con las que exija el sentido, en vez de ponerlas en contraposicion, como en el siguiente ejemplo tomado de Garcilaso:

¿Tus claros ojos á quién los volvistes?

Para que sonase bien este verso, convendria hacer un breve descanso despues del monosílabo  $\acute{a}$ ; lo cual no pudiera verificarse sin menoscabo del sentido. De cuyo

vicio proviene que nos agrade mucho menos el citado verso de Garcilaso que otro del maestro Gonzalez, muy semejante en el número de sílabas de que se compone cada palabra y en la colocacion de los acentos; pero que consiente hacer un descanso en el parage que he indicado: tal es el siguiente:

¿ Qué nueva pena, dí, te ha poseido? El mismo Garcílaso (para concluir con él mis observaciones sobre este punto ) dice en una égloga:

Juntándolos con un cordon los ato.

Para que el oido pudiese admitir este verso, seria preciso hacer una breve pausa despues de la cuarta sílaba, que no lo consiente por ser breve, como lo es la última del esdrújulo juntándolos; 6 bien seria necesario hacer la pausa despues de la sexta sílaba, donde se-

ria absurda con respecto al sentido; diciendo tal vez :

Juntándolos con un — cordon los ato.

Para reparar de algun modo el haber osado notar imperfecciones en la versificacion del poeta mas aventajado en este punto, insertaré en desagravio suyo los siguientes versos, que ofrecen un modelo de cadencia, cual pudiera hallarse en la música mas apacible; siendo dignos de colocarse al lado de los de Virgilio, á quien imitó nuestro poeta:

Cual suele el ruiseñor con triste canto
Quejarse, entre las hojas escondido,
Del duro labrador que cautamente
Le despojó su dulce y caro nido
De los tiernos hijuelos, entretanto
Que del amado ramo estaba ausente;
Y aquel dolor que siente,'
Con diferencia tanta
Por la dulce garganta
Despide, y á su canto el aire suena;

Y la callada noche no refrena Su lamentable oficio y sus querellas, Trayendo de su pena Al cielo por testigo y las estrellas, etc.

3. No solo es indispensable que un verso tenga cadencia; sino que tambien debe aspirar á tener la mas acomodada al objeto que describe, procurando que su misma celeridad ó pesadez contribuya á grabar con mas fuerza en el ánimo la idea que se intente representar. Los mejores poetas de la antigüedad no desatendieron esta dote de perfeccion, como es fácil observarlo en Homero y en Virgilio: ¿intenta el primero pintar la lanza de Menelao arrojada con gran empuje contra Páris? Usa de dáctilos para denotar la velocidad; cual si en caso semejante dijese un poeta español:

Con ímpetu veloz rápida vuela...

Mas cuando en otro pasage de la Ilíada pinta Homero la retirada de Ayax Telamon, que solo y perseguido por los enemigos, se vuelve todavía de cuando en cuando retirándose á paso lento, como un leon acosado por todas partes se retira á duras penas al despuntar el dia, lejos de emplear la celeridad que tan bien asentaba en el ejemplo anterior, procura que se mueva el verso tardo y perezoso, como si dijésemos de Ayax:

Lentamente se vuelve paso á paso.

Queriendo Virgilio imitar de Homero la rapidez con que vuela por el mar el carro de Neptuno, expresó esta imágen con un verso bellísimo por su soltura y velocidad:

Atque rotis summas levibus perlabitur undas...



de que apenas queda una sombra diciendo en castellano:

> Con levísima rueda Deslízase veloz sobre las olas.

Mas cuando trata el mismo poeta de pintar la poca fuerza con que arrojó el viejo Príamo su venablo contra Pirro, los versos mismos parecen desmayados, faltos de vida y movimiento:

> Sic fatus senior, telumque imbelle sine ictu Conjecit, rauco quod protinus aere repulsum, Et summo clypei nequidquam umbone pependit.

Versos inimitables que tal vez pudieran traducirse asi:

Dijo el anciano: y con inútil tiro La débil asta arroja, que tocando Con sordo ruido el acerado escudo, Al punto mismo rechazada cae.

Para llevar á tan alto punto de perfeccion la cadencia de los versos, poseian los antiguos la suma ventaja de tener en su idioma muy señalada la diferencia entre las sílabas largas y breves; mas á pesar de que la lengua española, asi como las demas modernas, no tenga una prosodia tan clara y distinta como la latina ó la griega, puede sin embargo ostentar una eadencia tan bella y tan sensible que llegue á ser imitativa.

El maestro Leon en su célebre oda de la *Profecia* del Tajo, ve la invasion de los Moros para conquistar á España, en tanto que el rey D. Rodrigo estaba embelesado en los brazos de la Cava, y le grita con precipitacion:

Acude, acorre, vuela,

Traspasa el alta sierra, ocupa el llano....

No es solo de notar la supresion de conjunciones que

aumenta la celeridad de los versos y el ímpetu con que se agolpan las ideas; sino la artificiosa colocacion de acentos y de pausas, para llevar hasta lo sumo la velocidad. Horacio notó con razon lo rápido que era el yámbico puro latino por la combinacion de una sílaba breve ante otra larga, repetida igualmente desde el principio al fin; pues adviértase en este ejemplo como el maestro Leon aprovechó la advertencia, aplicándola oportunamente al verso castellano. El primero que es de siete sílabas (quebrado del de once) muestra constantemente una breve ante otra larga; y cl segundo, que es ya un endecasílabo, descubre aun mas claramente la ventaja de componerse todo de pies yambos, con lo cual imita la velocidad que era propia del yámbico puro de los antiguos, que no admitia nunca unidas dos sílabas largas. Este ejemplo manifiesta lo que pudiera hacerse con nuestra lengua, esmerándose en la versificacion; debiendo observar tambien que como causa cierto entorpecimiento en la pronunciacion el que una voz acabe en consonante y la siguiente empiece con otra, lo evitó cuidadosamente el poeta, acabando todas las palabras de los dos versos citados con una vocal, y procurando enlazarla á veces con la inmediata, para que fuese el tránsito de una á otra aun mas suave y resbaladizo.

Concluiré esta materia presentando alguna que otra muestra de cadencia imitativa: Garcilaso pinta al final de su primera égloga la velocidad con que se acercaba la noche, diciendo:

La sombra se veia Venir corriendo apriesa Ya por la falda espesa Del altísimo monte.... Pero los pastores que habian estado lamentándose de su pasion, y que volvian en sí como de un sueño, no debian moverse con tanta celeridad:

Su ganado llevando,

Se fueron recogiendo paso á paso.

¿Intenta describir un poeta el curso apresurado de un arroyo, el ímpetu del rayo ó la carrera de un animal veloz? Francisco de la Torre dirá del agua:

Deslízase corriendo

Por los hermosos mármoles de Paros...

### Herrera:

O cual de cerco estrecho El flamígero rayo se desata...

# El mismo poeta:

Y del ciervo la planta voladora...

Si por el contrario, ocurriese representar el curso sosegado de un rio, los versos deben imitar su tranquila corriente, como estos de Balbuena:

> El nuevo rio que en su fuente mana, Es fácil de atajar y darle vado, Camina manso y por su vega llana.

Y si hubiese que pintar un incendio y la dificultad con que penetra la llama por una espesa selva, Rioja sabrá decir:

Esforzada del viento,

Discurre por el bosque á paso lento.

Mas no solo han llegado nuestros poetas á dar á sus versos el movimiento tardo ó veloz propio de cada asunto; sino que han conseguido mas de una vez con la sola estructura del verso contribuir á representar hasta las circunstancias mas delicadas. Don Juan de Arguijo alude en un soneto al tormento de Sísifo, y sus versos imitan la dura faena á que está conde-

nado en el Tártaro:

Sube gimiendo con mortal fatiga El grave peso que en sus hombros lleva Sísifo al alto monte; y cuando prueba Pisar la cumbre, á mayor mal se obliga:

Cae el fiero peñasco; y la enemiga Suerte cruel su nuevo afan renueva; Vuelve otra vez á la difícil prueba, Sin que de su trabajo el fin consiga

rancisco de la Torre pregunta en una oda :

¿Viste volando hermosa Garza señorearse deste cielo, "Y salir de la odiosa Mano, torciendo el vuelo, Sacre que la derriba por el suelo?

No sé si me engaña el entusiasmo; pero percibo en la cadencia de los dos primeros versos el vuelo sosegado y noble de la garza; y despues el mismo corte del cuarto verso:

Mano, torciendo el vuelo, me representa el vuelo sesgo y traidor que sigue el ave de rapiña para coger su presa.

Este autor acertaba á emplear con tanto acierto la cadencia imitativa, que si pintaba una fuente cayendo de un risco, nos hacia escuchar hasta los golpes de la caida:

Haciendo un ronco son de peña en peña, En el sagrado rio se despeña.

De un modo enteramente opuesto nos debia representar un poeta al Dios del Sueño; y Lopez de Zárate lo hizo con tal maestría, que los mismos versos denotan lentitud y entorpecimiento:

> Languido el monstruo el respirar detiene, Dejando lo estruendoso la garganta:

Dos veces recayendo se sostiene
En brazo izquierdo y en derecha planta:
En los ojos las-manos entretiene
Perezoso los párpados levanta;
Todo de espacio, aunque sin ver, se mira;
Y mal dispierto, por dormir suspira.

No es, pues, extraño que al invocar á esta torpe divinidad el célebre Herrera, se resientan ya los versos de su lento influjo:

> Suave Sueño, tú que en tardo vuelo Las alas perezosas blandamente Bates, de adormideras coronado, Por el puro, adormido y vago cielo, etc.

¡Con cuán diferente ímpetu y celeridad deben correr los versos en que se pinte á la veloz fama! Asi la representó Juan de la Encina:

Aquesta es la Fama, de gran ligereza,
Que siempre se esfuerza con tal movimiento
Que cosa ligera yo mas no la siento,
Y andando cobraba mayor fortaleza:
Mostróse pequeña, despues tal grandeza
Que á mi parecer llegaba hasta el cielo;
A veces entraba debajo del suelo,
A veces tocaba las nubes su alteza.

4. Virgilio habia expresado bellamente la cadencia con que trabajan los Cíclopes:

Illi inter sese magna vi brachia tollunt
In numerum; versantque tenaci forcipe ferrum.

Pero es necesario evitar que los versos imiten la cadencia monótona y pesada de los que trabajan en un yunque; lo cual se conseguirá variando oportunamente las pausas y los acentos, para que el oido no perciba constantemente el mismo martilleo. A él se debe que sean tan poco agradables á los Españoles

los versos alejandrinos, que llegan prouto á cansar por la uniformidad de su cadencia, como los que empleó Iriarte en una fábula que empleza asi:

En cierta catedral una campana habia Que solo se tocaba algun solemne dia : Con el mas recio son y pausado compas Cuatro golpes ó tres solia dar no mas....

Y cierto que no fue mala idea la de escoger esta versificacion para expresar el sonido monótono y pausado de una campana mayor.

5. El número ó cadencia en poesía es como el compas en la música; pero una y otra han menester para halagar el oido otra cualidad esencial á entrambas; á saber: la armonía. Consiste esta en la variedad de sonidos, concertados agradablemente; y por el mismo principio que produce tanto deleite en las composiciones músicas, es una de las fuentes del placer que causa la poesía. Aristóteles observó con razon que nacia este en gran parte de la aficion natural del hombre á la música; y por eso importa tanto que el poeta no descuide nada de cuanto pueda contribuir á producir el mismo agrado por medio de la armonía; que es la tercera cualidad del verso, despues de la medida y la cadencia.

Si se examinan con atencion los versos que mas placer nos causan por poseer aquella dote, se percibirá que la deben á la mezcla variada de sonidos, á su combinacion oportuna y á las diferentes terminaciones de las palabras; como puede verse en los celebrados verses de Garcilaso:

¡O dulces prendas por mi mal halladas, Dulces y alegres cuando Dios queria!



No es posible hallar música mas llena y mas sonora que la que se percibe cuando dice Herrera:

> Hasta que el claro son multiplicando, Entre volviendo el paso en el Egéo, En el último Euxino reparando.

Tambien son notables por la variedad de sonidos y su concierto armonioso los siguientes versos de Balbuena:

> El sol, la luna, el alba y el lucero, Las doradas estrellas, Los ejes de oro en que restriba el cielo, El dia placentero Bañado en luces bellas, Lloviendo lumbre y gloria por el suelo...

### Cuando Francisco de la Torre dice:

Agora que el oriente
De tu belleza reverbera; agora
Que el rayo trasparente
De la rosada Aurora
Abre tus ojos y tu frente dora...

percibimos con delicia la armonía de esa estrofa, en que estan los varios sonidos concertados agradablemente; pero cuando dice en una cancion:

Agora el uno, cuerpo muerto lleno De desden y de espanto...

el primer verso nos produce una sensacion ingrata, no solo por su falta de cadencia, sino tambien por sus defectos contra la armonía: las últimas cuatro palabras son todas de dos sílabas y tienen todas su acento en la primera; y las tres voces con que concluye el verso dejan en el oido un eco monótono, por acabar todas en el mismo asonante eo.

6. Toda composicion poética, así como toda música, debe ser armoniosa; pero la combinacion de sonidos admite cierto esmero que la hace mas apacible, mas suave y delicada, por lo cual toma entonces el nombre peculiar de melodía. Esta nueva cualidad halaga en sumo grado al oido; pero debe usarse de ella con templanza y acierto, asi para que produzca mayor impresion por medio del contraste, como para que no aparezca absurda, si se la emplea fuera de propósito. De la misma manera que un compositor de música no se valdria de acentos melodiosos, cuando dos guerreros airados se provocasen en su canto para vengarse con las armas; del mismo modo un poeta no puede emplear versos suaves y delicados para describir un combate. Mas cuando haya de expresar ó sentimientos tiernos del corazon ú objetos apacibles de la naturaleza, no deberá desaprovechar el encanto auxiliar de la melodía: ; qué expresiones tan delicadas encontró Garcilaso para pintar una fuentecilla!

> El arena que de oro parecia, De blancas pedrezuelas variada, Por do manaba el agua, se bullia...

Fr. Luis de Leon describe en estos versos el curso apacible de los astros:

La luna cómo mueve La plateada rueda, y va en pos de ella La luz do el saber llueve, Y la graciosa estrella De amor la sigue reluciente y bella.

Los dos últimos versos indican con su dulzura que no se habla en ellos de cualquier planeta, sino de Vénus.

¿ Pues qué diremos de los siguientes de Góngora,

dirigidos á dos esposos?

Dormid, que el Dios alado,
De vuestras almas dueño,
Con el dedo en la boca os guarda el sueño.
Si el Amor dictó esta graciosa imágen, el mismo
Amor dictó tambien las palabras para representarla.

7. La agradable combinacion de sonidos produce, como hemos dicho, la armonía; y la semejanza de ellos con el objeto que describen, produce la armonía initativa: cualidad cuyo exceso puede llegar á ser pueril; pero que contenida en sus justos límites, causa mucho placer, y ha sido empleada con éxito por los poetas de mas nombre. Homero aprovecha todas las ocasiones oportunas para lucir esta dote en que tanto sobresalia. ¿Describe el paso de un numeroso ejército?.....

Con profundo rumor retiembla el suelo. ¿Quiere dar una idea del estruendo de una batalla? Busca por todos medios la manera de producir una sensacion análoga en el oido:

Cual luchando en la orilla el Ponto brama,
O en confuso encinar el viento ruge,
O restalla en las selvas voraz llama,
Tal era el ronco estruendo
De las inmensas haces combatiendo.

Tambien son muy celebrados por su armonía imitativa muchos pasages de Virgilio; como, por ejemplo, en el que pinta el ruido que produjo en el caballo troyano la lanza arrojada por Laocoonte:

Insonuêre cavæ, gemitumque dedère cavernæ.
que he procurado imitar en estos versos:

Sus huecos retumbaron, y gimieron Con ronco son sus cóncavas cavernas. Abundan tanto en nuestros buenos poetas las bellezas de esta clase, que bastará ofrecer en comprobacion algunas muestras señaladas. No sé en que lengua se pudiera aludir á la destruccion del mundo con palabras mas apropiadas que las que empleó Herrera, recordando un pasage de Horacio:

Rompa el cielo en mil rayos encendido Y con fragor horrísono cayendo Se despedace en hórrido estampido.

Casi con igual fuerza decia en un soneto, aludiendo á la batalla de Lepanto:

Hondo Ponto que bramas atronado Con tumulto y terror, del turbio seno Saca el rostro, de torpe miedo lleno, Mira tu campo arder ensangrentado.

Pero teniendo Rioja que aludir á un objeto delicado, sus expresiones debian ser dulces y suaves; decia asi en su Cancion á la rosa:

Te dió Amor de sus alas blandas plumas Y oro de su cabello dió á tu frente.

Francisco de la Torre pinta asi un naufragio:

Clamó la gente mísera, y el cielo Escondió sus clamores y gemidos Entre los rayos y espantosos truenos De su turbada cara.

Mas cuando trata de representar los peligros que amenazan á los poderosos que se hallan elevados, y la tranquilidad que disfrutan los que viven en condicion humilde, las mismas palabras de que se vale en su bellísima composicion imitan los objetos á que se refieren:

El aire se embravece, Y entre los verdes árboles bramando Cobra fuerzas y crece, Sopla y está silbando, Y en el suelo las flores regalando.

Balbuena intenta pintar dos objetos tranquilos, y casi nos los pone delante:

> ¿ Has visto los remansos mas hermosos De la leche cuajada, Cuando temblando apenas deja verse; O en llanos espaciosos La nieve no pisada, Que abriendo el sol comienza á deshacerse?

Por último, para que resalte el mérito de la armonía imitativa diestramente empleada, bastará presentar el contraste que ofrecen estas dos estrofas de una égloga de Garcilaso:

#### TIRRENO.

Cual suele acompañada de su bando Aparecer la dulce Primavera, Cuando Favonio y Céfiro soplando Al campo tornan su beldad primera; Y van artificiosas esmaltando De rojo, azul y blanco la ribera; En tal manera á mí, Flérida mia Viniendo, reverdece mi alegría.

Los sonidos agradables y sonoros no son menos propios de la Primavera que las imágenes risueñas; pero todo lo contrario debe sucederal describirun huracan.

ALCINO.

¿ Ves el furor del animoso viento Embravecido en la fragosa sierra, Que los antiguos robles ciento á ciento Y los pinos altísimos atierra; Y de tanto destrozo aun no contento Al espantoso mar mueve la guerra? Pequeña es esta furia comparada A la de Filis con Álcino airada.

8. Es necesario no confundir la facilidad y fluidez, que tanto hermosean la versificacion, con la negligencia y desaliño, que la envilecen y deshonran. Admiro la primera dote cuando canta un pastor en una égloga de Garcilaso:

Corrientes aguas, puras, cristalinas,
Arboles que os estais mirando en ellas,
Verde prado de fresca sombra lleno,
Aves que aqui sembrais vuestras querellas,
Yedra que por los árboles caminas
Torciendo el paso por su verde seno;
Yo me vi tan ageno
Del grave mal que siento,
Que de puro contento
Con vuestra soledad me recreaba,
Donde con dulce sueño reposaba
O con el pensamiento discurria
Por donde no hallaba
Sino memorias llenas de alegrís.

Lejos de descubrirse aqui el trabajo del poeta y el esmero del arte, no parece sino que las palabras se han ido eslabonando por sí mismas y que los versos corren tan fáciles como el pensamiento; pero no percibo el mismo placer cuando las ideas, las palabras y los versos no imitan el libre curso de un hombre ágil, sino la flojedad y dejadez de un soñoliento: efecto que produce en mí la cancion del mismo poeta, que empieza de esta suerte:

> El aspereza de mis males quiere Que se mue tre tambien en mis-rezones,

Como ya en los efectos se ha mostrado: Lloraré de mi mal las ocasiones, Sabrá el mundo la causa por que muero, Y moriré á lo menos confesado. Pues soy por los cabellos arrastrado De un tan desatinado pensamiento...

¿Lástima da que un Garcilaso se deje arrastrar de esta manera!

9. No hay falta que desluzca mas un verso, que las voces inútiles que suelen embutirse en él para completar la medida ó concordar la rima; voces á que se ha dado en castellano el expresivo nombre de ripios, con que se designan los escombros de los edificios con que se suelen rellenar los huecos. Aun nuestros mejores poetas han incurrido á veces en este defecto, y mas comunmente los que dotados de suma facilidad y abusando de ella, trabajaban con priesa y ostentaban despreciar las dificultades de la versificacion mas artificiosa; como acontecia desgraciadamente al fecundo Lope de Vega. Pero aun en los autores mas correctos y esmerados se hallan algunos de estos ripios, que son como ligeras manchas en sus hermosas composiciones. Herrera dice hablando de los Turcos, en su Cancion á la batalla de Lepanto:

> Y prometer osaron con sus manos Encender nuestros fines, y dar muerte A nuestra juventud con hierro fuerte, Nuestros niños prender y las doncellas, Y la gloria manchar y la luz de ellas.

Si no me equivoco, el poeta se hubiera alegrado mucho de exponer su idea con la bella expresion y su gloria manchar, sin que la medida y la rima le hu-

biesen obligado á añadir malamente y la luz de ellas.

A veces no solo una palabra, sino todo el verso forma una especie de ripio, alargando el pensamiento sin utilidad, si es que no sirve para debilitarle. En el soneto del citado poeta á la misma victoria, dice dirigiéndose al mar:

> Con profundo murmurio la victoria Mayor celebra que jamas vió el cielo...

Estos versos, llenos de énfasis, despiertan en el ánimo una idea grande y completa; así es que leemos luego con dificultad el humilde verso siguiente:

Y mas dudosa y singular hazaña.

En la versificacion de tercetos, como tan estrecha y laboriosa, es fácil notar hasta en excelentes poetas cómo á veces la necesidad de un solo consonante les hacia extraviarse de su propósito, desluciendo sus composiciones con ripios de pensamiento, que son todavía carga mas inútil é incómoda que los ripios de palabras.

10. La imperfecta prosodia de las lenguas modernas ha hecho general en ellas el uso del consonante y asi es que por una causa análoga á la que aconsejó adoptar el número de sílabas como medida de los versos, aun en muchos de los himnos latinos compuestos en la edad media, no se dudó tampoco emplear en ellos el recurso auxiliar de la rima. Mas aunque el consonante sea un adorno bellísimo, no es indispensable en idiomas tan susceptibles de cadencia y de armonía como el español; y si hubiere por casualidad quien se atreva á dudarlo, bástele reflexionar, respecto de la primera dote, lo cadenciosa que debe ser una lengua que tiene palabras de tan varia extension como que las cuenta



desde el breve monosílabo hasta voces simples de siete sílabas, y otras compuestas de diez y aun de once: siendo las mas de las palabras que emplea, de una extension mediana, apta para formar el metro, dejándole libre el movimiento de sus miembros y coyunturas; con la singular ventaja de que admitiendo nuestra lengua la colocación del acento de las palabras en cinco sílabas diferentes, esta variedad agradable impide la monotonía de que adolecen otras lenguas; da lugar á remedar los pies de la latina en la versificación castellana; y favorece hasta lo sumo su número ó cadencia.

Por lo tocante á suavidad y armonía, solo cede nuestra lengua á la italiana; y eso, á lo que yo alcanzo, por dos razones: porque la lengua española no tiene tantas palabras como la toscana rematadas en vocal, y porque ha heredado de los Arabes algunas letras duras, de pronunciacion mas ó menos áspera y gutural; pero ademas de que es fácil evitar en poesía las voces que adolezcan de esta falta (excepto cuando el asunto y la imitacion misma las requieran) da mucha suavidad á la lengua castellana el que todas sus palabras, cuando no terminan en vocal, lo hacen siempre en una sola consonante, y esta por lo comun de sonido suave y apacible. No hay en nuestro idioma ni las muchas consonantes de que estan empedradas las palabras de las lenguas del norte, ni las vocales de sonido incierto, confuso ó nasal que deslucen otros idiomas; sino que abundantísima en vocales, y todas ellas de pronunciacion clara y distinta, la lengua castellana es naturalmente rotunda, suave y armoniosa.

A pesar de tamañas ventajas, la falta de una prosodia bastante determinada y perceptible se opone mucho á que puedan emplearse con éxito en castellano los metros latinos; pero los ensayos hechos en el siglo décimosexto por Fr. Gerónimo Bermudez en los coros de sus tragedias, los que despues hizo Villegas, especialmente sus sáficos adónicos, y alguna otra composicion de poetas posteriores bastan para probar que no es imposible acercarse á imitar con nuestro idioma algunos géneros de versificacion latina, y que tal vez hubicra convenido mucho á la poesía, ó cuando menos á la prosodia, el que otros claros ingenios hubiesen trabajado en allanar la misma senda.

Pero sean mas ó menos las ventajas que de ello pudieran sacarse, el feliz éxito que ha tenido en España el verso suelto ó libre, cuando ha sido bien manejado, manifiesta hasta qué punto posee nuestra lengua las dotes musicales que tan propia la hacen para la poesía. Mas como aquella versificacion, privada del encanto que presta la identidad ó la semejanza de terminacion en los versos, debe todo su agrado á la cadencia interna del metro y á la grata combinacion de sonidos, no será superfluo advertir á los jóvenes que la facilidad del verso suelto no es mas que aparente; pero que está muy cercano el riesgo de caer en negligencia y desaliño. El poeta que emprenda una composicion de esta clase, se halla en el caso de un pintor que represente desnudas todas las figuras de un cuadro: no puede esperar que los adornos y vestidos oculten la mas ligera falta. Ya Juan de la Cueva en su Ejemplar poético cuidó de advertir el sumo esmero que requiere esta especie de versificacion :

> El verso suelto pide diligente Cuidado en el ornato y compostura. En que vicio ninguno se consiente:

Porque como la ley estrecha y dura
Del consonante no le obliga ó fuerza
Con ningun atamiento ni textura,
La elegancia y cultura en él es fuerza
Que supla la sonora consonancia,
Con que el verso se ilustra y se refuerza.
Y asi hará enfadosa disonancia,
Si aquella parte principal no llenan
De admiracion ó cosa de importancia:
A cualquier verso lánguido condenan,
Flaco ó infelice en número ó estilo,
Y del nombre de verso lo enagenan.

Muy entrado ya el siglo décimosexto fue cuando tomamos el verso suelto de los Italianos, que aun no hacia largo tiempo le habian visto nacer: cultiváronlo en la primera época con bastante felicidad algunos ingenios españoles, no muchos, sobresaliendo entre ellos Figueroa y despues Jáuregui; pero quedando luego casi abandonada esta versificacion, durante la corrupcion de la poesía, por no avenirse su modestia con los falsos adornos que usaban los cultos, no logró renacer y mejorarse hasta despues de la restauracion de las letras.

No todas las lenguas modernas tienen bastante cadencia y armonía para admitir el verso suelto; pero todas ellas han adoptado el úso del consonante, conocido hasta de los pueblos setentrionales que destruyeron el imperio romano, aunque probablemente no tanto de ellos como de los Arabes lo tomaron despues las naciones de Europa. Por lo menos, asi parece cierto respecto de España; siendo de reparar en el Poema del Gid el empeño de imitar el monorrimo de los Arabes, echando mano á veces de rimas imperfectas

por la escasez de otras mejores ó por la rudeza informe de la lengua. Aun despues de aquel primer y tosco ensayo, notamos en los poemas del siglo siguiente, ya como adelantamiento, conservada la misma rima de cuatro en cuatro versos, como tambien solian los Arabes hacerlo; hasta que posteriormente ó la dificultad de hallar consonantes, ó el deseo de evitar la pesada monotonía de tantos versos pareados, aconsejaron afortunadamente mezclar las rimas en varias y oportunas combinaciones, de que han resultado al fin tantas y tan agradables especies de versificacion.

Ni cuenta la rima por única ventaja la de halagar el oido, sino que sirve ademas para retener los versos en la memoria, despues de haber quizá contribuido, mucho mas de lo que generalmente se imagina, á los aciertos del poeta. Uno de los mejores de Francia hizo la exacta observacion de que la ley del consonante, aunque parezca dura, se opone á la flojedad y descuido del escritor, porque obliga al ingenio á replegarse dentro de sí mismo para doblar sus fuerzas; y haciéndole considerar bajo varios aspectos una misma idea, le proporciona muchas veces expresarla con mas tino y energía que si no hubiere sentido aquel estímulo. El mejor tal vez de los versificadores modernos, Metastasio, compara hermosamente un mismo pensamiento expresado con rima ó sin ella, á una piedra tirada con honda ó con la mano; que en el primer caso es mayor el alcance y mas recio el golpe.

Cualquiera que sea la especie de versificacion que el poeta adoptare (procurando siempre que sea acomodada al género y al asunto de la composicion) es necesario que varie oportunamente las rimas para evitar el cansancio y fastidio del oido; mas los poetas españoles disfrutan la notable ventaja de poseer una lengua tan rica y varia en sus « terminaciones, « que contándolas desde la sílaba en que carga el » acento (y desde ella precisamente empieza la rima), « tiene cerca de tres mil novecientas, de voces todas « corrientes en castellano y de diversa terminacion, « de modo que ninguna de ellas es consonante de « otra. » Asi resultó de un prolijo trabajo en que empleó su celo el exacto D. Tomas de Iriarte; y eso que advierte « no haber incluido en su lista las termina- « ciones esdrújulas, que aumentarian casi una ter- « cera parte el número de las agudas y graves. »

Ademas de variar oportunamente la rima, debe procurarse que aparezca tan fácil y natural que no descubra estudio ni esfuerzo en el poeta; antes bien nos induzca á creer que halló sin trabajo la palabra que necesitaba, y que es tan propia y acomodada que á cualquiera otro se le hubiera ocurrido la misma.

Mas si, por el contrario, notamos el apuro del poeta, y que ha puesto en prensa su mente hasta que ha soltado á fuerza de sudor el consonante apetecido, esto solo basta para disminuir el placer que debiera causarnos: del mismo modo que nos sucede cuando oimos á una persona que canta acorde, pero que tiene que esforzarse por no tener la voz flexible y fácil.

Ann peor es todavía cuando se halla el poeta en tal conflicto, que por no variar un verso ó una estrofa, emplea un consonante cualquiera, ya sea una palabra eciosa, ya una voz impropia ó absurda: en 
cualquiera de estos casos la razon ofendida condena 
severamente al escritor, sin que algunas dotes agra-

dables puedan alcanzarle su indulto. Difícil es aventajar nadie á Lope de Vega en facilidad para versificar, aun sujetándose á las combinaciones mas arduas de la rima; pero no es raro descubrir en él los defectos en que le hacia incurrir la precipitacion con que escribia, valiéndose muchas veces del primer consonante que hallaba á mano. En su poema de Circe, en que lucen algunas bellezas, pero oscurecidas con muchos resabios de mal gusto, se encuentra la siguiente octava, que puede servir de muestra del defecto de que se trata: un soldado de Ulises dice á la Encantadora:

Ampara un rey que en Itaca y Zaquinto Tuvo tan alto imperio, porque vuelva Al mar de Grecia, deste mar distinto, Antes que el fiero Bóreas lo revuelva; Dejó por el undoso laberinto De griegas naves una blanca selva: Duélete de sus hijos y su esposa, Años ausente, poca edad y hermosa.

Los dos últimos versos agradan por la ternura del sentimiento y la sencillez de la expresion; pero en los anteriores es fácil echar de ver que si no hubiese sido por el apremio en que puso al poeta la palabra Zaquinto, se hubiera ahorrado la inútil molestia de decir á Circe que el mar de Grecia era distinto del de su isla; y probablemente tambien hubiera evitado la afectada expresion del undoso laberinto, ocasionada por el consonante, no menos que la de la blanca selva.

La poesía española ha adoptado, ademas de la rima, un recurso tan propio y peculiar suyo como que no ha sido empleado antes ni despues por ninguna otra nacion: tal es el uso del asonante. Sin sujetar los versos á la dura ley de una rima perfecta, ni dejarlos tan libres como los versos sueltos, ha tomado el camino intermedio de acabar los versos pares en una terminacion, no del todo igual, pero bastante parecida, produciendo de esta manera en el oido un dejo agradable. Consiste, pues, la diferencia entre el consonante y el asonante en que el primero exige precisamente que sean idénticas todas las letras desde la vocal acentuada hasta el fin de la palabra; y el segundo se contenta con que sean iguales las vocales, prohibiendo que lo sean tambien las consonantes; pues entonces ya se convertiria en rima perfecta.

El sonido de las vocales es tan claro y distinto en castellano, que cuando oimos unas mismas al final de dos voces, percibimos un eco muy parecido, aunque sean diversas las consonantes que sirven para enlazarlas y darles vigor: llegando esto á tal punto, que como aun entre las vocales mismas hay algunas mas llenas y sonoras que otras, cuando se hallan unidas dos en un diptongo, notamos principalmente la que predomina por su sonido, y apenas hacemos caso de la otra, la cual queda como oscurecida y eclipsada. Cualquiera, por ejemplo, que oiga pronunciar la palabra recio, percibirá mejor en la última sílaba la o que no la i, tanto por ser aquella letra mas abierta y rotunda, como porque deja la última vibracion en el oido: de donde resulta que en este caso y en otros parecidos, solo se calcula para el asonante la vocal principal; y asi la palabra recio puede servir como asonante de lleno, cual si no mediase la i, ó de fuero, como si no hubiese la u, que se pierde al lado de la e por tener aquella un sonido mas menguado y confuso.

Muchos extrangeros no han podido percibir el

efecto que produce en el oido esta especie de consonante imperfecto, y aun algunos se han burlado de su introduccion; pero reputo por mas fácil que se engañen algunas personas, y mas en materia que no depende del talento sino de la delicadeza de un órgano, que no el que siga por siglos en error una nacion entera. Si por una y otra parte no viese vo sino el voto de literatos, casi vacilaria en mi dictámen, temiendo no preocupase mi ánimo el influjo de la costumbre ó el afecto á las cosas de mi nacion; pero lo que me afianza en mi concepto es que cabalmente el pueblo, sin saber porqué ni siquiera pensar en ello, percibe sumo agrado con el uso del asonante. La poesía mas comun en España, la que merece mas bien el nombre de nacional, es el romance asonantado; y me parece que no debe únicamente su popularidad á ser tan-fácil y sencillo, sino en gran parte al uso del asonante, que excitando al oido á buscar periódicamente una terminacion parecida, sirve de ayuda á la memoria. Y para convencerse de esta verdad, basta tentar la prueba de despojar de asonante alguna composicion, y se percibirá al momento, no solo que el oido echa menos algo que le agradaba, sino que cuesta mas trabajo recondar, los versos. Pongamos por ejemplo el romance morisco que principia asi :

> De los trofeos de amor Coronadas ambas sienes, Muy gallardo entra Gazul A jugar cañas en Gelves, En un overo furioso Que al aire en su curso vence, Y su pujanza y vigor Un leve freno detiene:



Suprímase ahora el asonante, dejando los versos casi como estaban, y sin alterar su estructura ni su cadencia; supongamos que dicen asi:

De los trofeos de amor Coronadas ambas sienes, Muy gallardo entra Gazul A jugar cañas en Ronda, En un overo furioso Que al aire en su curso vence, Y su pujanza y vigor Un leve freno sujeta.

¿Qué Español, por mal oido que tenga, dejará de percibir en este último caso que les falta á los versos alguna circunstancia favorable al canto, y que facilitaba al mismo tiempo retenerlos en la memoria? Los actores de nuestros teatros perciben bien la diferencia que media en este punto entre los versos asonantados y los sueltos, en que estan escritas algunas tragedias; pero aun mejor que los actores, el público ha conocido la ventaja de los primeros, obligando á desterrar de la escena los dramas escritos en verso libre, por no percibir bastantemente en ellos el encanto de la poesía. Lo contrario sucede cabalmente con el endecasílabo asonantado, en que se escriben por lo comun nuestras tragedias, y con el romance asonantado, que ha preferido como mas propio la comedia moderna; y como al teatro no va solo la gente culta é instruida, sino hasta el grosero vulgo, no cabe testimonio mayor á favor del asonante que el haberse apoderado exclusivamente de la escena. Mas como lo vemos admitido con igual aceptacion en las coplas y composiciones cortas que canta el pueblo, no menos que en gran número de los proverbios y refranes con que

suele expresar máximas de moral o de conducta, aparecen por todas partes pruebas convincentísimas de su mucha popularidad. Y aun no debe omitirse, al mismo propósito, que el uso frecuente del asonante no parece haberse comunicado al pueblo por el influjo de los escritos de los poetas; sino haber nacido espontáneamente en medio de la gente vulgar. Aun no muy adelantado el siglo décimoquinto formó el marques de Santillana una coleccion de refranes ó adagios, que ya venian por tradicion de tiempo antiquísimo, puesto que los decian las viejas tras el huego; y entre ellos hay muchísimos, que han llegado tambien hasta nosotros, formades con versos de varia medida y acabados en asonante; tales como : á pan duro, diente agudo.—Callen barbas, y hablen cartas.— A vos lo digo, mi nuera; entendedlo vos, mi suegra.--Mal me quieren las comadres, porque digo las verdades. -De quieres, á tienes, el tercio pierdes.-De luengas vias luengas mentiras, etc. Vemos, pues, en estos refranes y en otros infinitos de la misma especie, que el uso del asonante, como incentivo agradable al oido y á propósito para grabar las palabras en la memoria, era comun y vulgar en España siglos antes que imaginaran siquiera los poetas prohijarlo de buen grado en sus composiciones.

¿Mas cómo pudo esto llegar á verificarse, en términos de que la poesía española lo cuente como uno de sus ornatos? No creo fácil determinarlo con exactitud; pero no me parece imposible indicar cómo pudo introducirse esta novedad, apoyándome en algunas conjeturas veroaímiles, ya que no seguras. En las obras correspondientes á la primera época de nuestra poesía se encuentran frecuentemente conso-

nantes imperfectos, pero no colocados con arte ni estudio; sino al contrario, ó por lo tosco de la lengua ó por descuido de los autores que no atinaban siempre con la rima exacta. Aun en el siglo décimoquinto, era ya de mejora y adelantamiento, solia alguna que otra vez ocurrir lo mismo; pero si antes de espirar aquella centuria oimos ya hablar de asonante como distinto del consonante, y aun dar á ambas palabras igual significacion que nosotros, no por eso se crea que usaban de aquel recurso los poetas de la manera que se verificó despues. El citado opúsculo de Juan de la Encina acerca de este arte da una idea bastante exacta de cómo se entendia entonces esta materia: « hay otros (dice) que se llaman asonantes y cuéntanse por los mismos acentos que los consonantes. Mas difiere el un asonante del otro en alguna de las consonantes, que no de las vocales: y llámase asonante, porque es á semejanza del consonante, aunque no con todas las mismas letras. Así como Juan de Mena en la Coronacion, que acabó un pie en probervios, y otro en soverbios, donde pasa una v por una b; y esto suélese hacer en defecto de consonante, aunque v por b, y b por v muy usado está, porque tienen gran hermandad entre sí. Asi como si decimos viva y resciba, y otros muchos ejemplos que pudiéramos traher. »

Es, pues, manifiesto que en las dos primeras edades de muestra poesía no se reconoció como autorizado el uso del asonante, empleado periódicamente en determinados lugares de las composiciones, en vez de rima; sino únicamente para suplirla alguna vez en caso de apuro: y si logró luego tanto favor, hasta apoderarse exclusivamente de algunos géneros de poesía, no es probable que al principio lo debiese á la buena voluntad de los poetas; pues no parece verosímil que se les ocurriese la extraña idea de ensayar esta especie de consonancia vaga, procurando de propósito evitar la rima rigurosa; sino antes bien, que empezando á introducirse por inadvertencia y descuido alguno que otro consonante imperfecto, y notándose despues que esto no disgustaba al oido, cuando se repetia periódicamente y con algun breve intervalo, se llegase de una en otra tentativa hasta admitir y sancionar como legítimo lo que empezó por ser una falta.

En este punto convienen nuestros mas juiciosos escritores; pero me parece que puede darse un paso mas, aventurando un dictámen no muy infundado acerca de la clase de composiciones por las que pudo empezar á introducirse esta novedad: tales fueron los romances, segun la opinion ya anunciada por Don Luis Velazquez en sus Orígenes de la poesía castellana, y que creo susceptible de mayor confirmacion y desenvolvimiento. Usábanse aquellas composiciones desde siglos remotos en España, para conservar la memoria de hechos ilustres pasando de boca en boca de una en otra generacion; pero los romances mas antiguos no estaban en asonante, como los que se usaron despues, revistiéndose con esta nueva forma aun algunos de los anteriores; sino que, por el contrario, todos estaban compuestos con rima. « Y aun los romances (decia Juan de la Encina) suelen ir de cuatro en cuatro pies, aunque no van en consonante sino el segundo y el cuarto pie, e aun los del tiempo viejo no van por verdaderos consonantes. »

Estas palabras dan bastante luz acerca de esta materia, pues si bien prueban que todavía en tiempo de aquel poeta los romances se componian con rima, tambien indican expresamente que en este género de composicion venia ya de lejos el que no se observasen los consonantes verdaderos, tal vez por lo que habia dicho el mismo autor, hablando de algunos pies ó versos que dejaban los antiguos sin consonante « porque entonces no guardaban tan estrechamente las leyes del trovar. »

Sea este ú otro el motivo, parece ya constante este dato; y no será difícil explicar la razon de porqué debió despues principiar por los romances, mas bien que por otras composiciones, el uso autorizado del asonante: hacíanse aquellos al principio con rima; en muchos de ellos se repetia una misma constantemente hasta el fin, concertando solo los versos pares y dejando libres los otros; y no pocas veces se formaba este consonante repetido con una sílaba acentuada ó aguda, como terminacion favorable al canto: pues de esta especie peculiar de romance nació, á lo menos en mi concepto, el uso del asonante.

Desde luego salta á la vista que entre aquella especie antigua de composicion y el romance moderno media gran semejanza: hay una sola terminacion, igual en un caso y parecida en otro, en todos los versos pares desde el primero hasta el último, quedando los otros enteramente sueltos; y la única diferencia que existe entre uno y otro género de romance, es que en el primero es mas perfecta la rima que no en el segundo. Pero adviértase que como el consonante de las antiguas composiciones de que hablamos, lo formaba una sílaba aguda; solo consistia en dos letras, una de ellas la vocal acentuada; y como esta tiene que ser la misma bien se trate de consonante ó bien de asonante, toda

e:

ı

ķ

Ы

la diferencia que resulta en último análisis, es la de una consonante final. Mas es fácil comprender que el sonido de esta, especialmente en el canto, queda bastante apagado por el de la vocal precedente, y mucho mas en un idioma como el español en que estas tienen un sonido tan claro y distinto, y aun mas estando acentuadas. Asi todo parecia contribuir á que. pasase sin percibirse uno ú otro descuido del poeta; pues consistiendo meramente en tan leve inexactitud, no interrumpia el placer que causaba la igualdad, real ó creida, de las terminaciones de los versos pares : hasta que al cabo se echase de ver que era indiferente para el agrado que tales composiciones producian, el que fuese ó no idéntica la última consonante, siempre que lo fuese la vocal acentuada; y acabasen los poetas por evitar una molestia inútil, ostentando al fin como gala lo que principió por ser un defecto.

Para aclarar mi opinion con un ejemplo fácil, escogeré entre los romances del mismo Juan de la Encina uno compuesto con rima, como todos los demas, pero colocada solamente en los versos pares, y formada por una sílaba aguda; cual es el del Penado amador que principia asi:

Gritando va el caballero
Publicando su gran mal,
Vestidas ropas de luto
Aforradas en sayal,
Por los montes sin camino
Con dolor y suspirar,
Llorando á pie descalzo,
Jurando de no tornar
A donde viese mugeres
Por nunca se consolar, etc ....

En este romance el poeta colocó muchas veces la len lugar de la r, ó al contrario, faltando á lo que prescribia la rima rigurosa, pero como la diferencia de una y otra letra final no debia ser muy perceptible, quedando solo en el oido el eco sonoro de la vocal acentuada, ¿quién pudiera notar esta imperfeccion ú otras semejantes, especialmente en poemas destinados al canto, en que la entonacion de la voz y hasta la música contribuiria á hacerlas menos reparables? No es, pues, inverosímil que por esta clase de composiciones empezase á introducirse el uso autorizado del asonante; uso tan natural en sí mismo, como á primera vista extraño.

Mas sea cual fuere el valor de estas conjeturas, parece que se robustecen y confirman al observar que cuando entrado ya el siglo décimosexto se introdujo al cabo el uso legítimo del asonante, fue cabalmente en el verso octosílabo ó de romance; y que durante una centuria quedó dicho asonante siendo propio exclusivamente de aquella clase de versificacion. Hasta el tiempo de Lope de Vega no se extendió su uso á otros versos mas cortos, dando tanta facilidad y gracia á las anacreónticas, á las letrillas y á otras composiciones leves; y aun todavía tardó mas en grangearse honrosa acogida en otras mas elevadas, hasta que llegó á fines del siglo decimoséptimo á asociarse con el verso endecasílabo y á formar el romance heróico.

## CANTO IV.

- 1. Alude al célebre cuadro de la *Trasfiguracion*, existente en Roma, pintado por Rafael, y que pasa por la obra maestra de la pintura.
- Para evitar el defecto que en este lugar se indica, no bastan las reglas : es necesario que el continuo estudio de los buenos modelos, á fuerza de ejercitar el gusto, proporcione el tacto exquisito que se requiere para no salir nunca del tono propio de cada composicion. Fácil es evitar la mezcla absurda de dos géneros diametralmente opuestos, sin embargo de que el ejemplo de nuestros antiguos dramáticos basta para probar que aun los mejores ingenios pueden dar en escollo tan manifiesto; pero la mayor dificultad consiste en no traspasar la breve distancia que á veces separa dos clases diversas de composicion. Al exponer en seguida la índole peculiar de cada una de ellas, y cómo la han desconocido alguna vez nuestros buenos poetas, aparecerá mas claramente la necesidad de no faltar nunca á principio tan importante.
- 3. Las reglas concernientes á la Egloga se derivan todas de su propia naturaleza: plan, pensamientos, palabras, versos, todo en fin debe ser acomodado á la situacion de pastores en el estado de inocencia y felicidad en que se les supone en la edad primitiva. Nada que no sea natural puede convenirle; pero como

la poesía no imita sino á la bella naturaleza, la Égloga no representa á los pastores groseros y toscos, cual suelen serlo, sino cual nos los finge nuestra imaginacion cuando nos representa la felicidad de la vida del campo.

Dos son los antiguos poetas españoles que mas gloria han adquirido en este género de composicion á que se dedicaron muchos: Garcilaso y Balbuena. Suave, tierno, inclinado á la melancolía y dulcísimo en su versificacion, el primero es tal vez entre nuestros autores el que mas se parece á Virgilio, á quien imitó frecuentemente y las mas veces con felicidad. Balbuena, fácil, rico, fluido, pero menos tierno y esmerado que Garcilaso, se acerca mas al gusto sencillo de Teócrito, de quien tomó hasta los defectos, cavendo en el de presentar á sus pastores con aspecto demasiado tosco. En las églogas de uno y otro poeta castellano indicaremos las bellezas que son propias de este género de composicion, y los defectos que deben evitarse: y como quiera que en ella todos los sentimientos han de parecer propios de personas sencillas, se debe ante todas cosas huir de cuanto sea afectado; porque descubrirá al poeta cortesano mal disfrazado con el pellico. ¡ Con qué ternura tan natural se lamenta un pastor en la égloga primera de Garcilaso!

> ¿ Quién me dijera, Elisa, vida mia, Cuando en aqueste valle al fresco viento Andábamos cogiendo tiernas flores, Que habia de ver con largo apartamiento Venir el triste y solitario dia Que diese amargo fin á mis amores? El cielo en mis dolores Cargó la mano tanto,

Que á sempiterno llanto Y á triste soledad me ha condenado: Y lo que siento mas, es verme atado A la pesada vida y enojosa, Solo, desamparado, Ciego sin lumbre en cárcel tenebrosa. Despues que nos dejaste, nunca pace En hartura el ganado, ya no acude El campo al labrador con mano liena. No hay bien que en mal no se convierta y mude : La mala yerba el trigo ahoga, y nace En lugar suyo la infelice ayena: La tierra que de buena Gana nos producia Flores, con que solia Quitar en solo vellas mil enojos, Produce en cambio agora estos abrojos, Ya de rigor de espinas intratable : Y yo hago con mis ojos Crecer llorando el fruto miserable.

En estos versos descubro la sentida queja de un corazon inocente y apasionado; pero si se alza un poco mas el tono en el pensamiento ó en la expresion, no percibo ya aquella sencillez que me encantaba. A mí no me parece que es el mismo Salicio el que dice despues á su querida, lamentando su pérdida:

> Divina Elisa, pues agora el cielo Con inmortales pies pisas y mides, Y su mudanza ves estando queda...

La idea de medir el cielo con pies inmortales y el contraste de estar la zagala queda mientras el cielo da vueltas, me parece que saben ya un poco á estudio y esmero, y que no asientan bien en la boca de un pastor. ¿Pues qué es lo que debiera decir en caso semejante? Garcilaso sabe mejor que ningun poeta cómo

debe un pastor enamorado representarse en su imaginacion la felicidad de la otra vida, y como debe hablar á su difunta Elisa:

> Contigo mano á mano, Busquemos otro llano, Busquemos otros montes y otros rios, Otros valles floridos y sombríos Do descansar, y siempre pueda verte Ante los ojos mios Sin miedo y sobresalto de perderte.

Esto sí es bello, inimitable: á un hombre criado en la ciudad no pueden ocurrírsele esas ideas; pero un pastor debe figurarse la felicidad del cielo semejante á la que disfruta en la tierra, con la ventaja inapreciable de que alli no le inquietará el recelo de perder á su amada.

Las ideas, las comparaciones, los objetos á que se refiera un pastor, todo deberá tomarse de la vida campestre y estar al alcance de un rústico: para expresar la muerte de su querida, Garcilaso se vale de esta imágen tierna y sencilla:

> De esta manera suelto yo la rienda A mi dolor, y asi me quejo en vano De la dureza de la muerte airada. Ella en mi corazon metió la mano Y de alli me llevó mi dulce prenda, Que aquel era su nido y su morada. ¡ Ay muerte arrebatada!

A un campesino debe presentarse naturalmente la comparacion de un nido robado; pero no la de arcos triunfales para celebrar las cejas de su querida, como hace un pastor de Balbuena:

Si hay dos arcos de gloria en solo un cielo, Serán, paștora mia, Los dos arcos triunfales de tus ojos, Con que Amor tira al suelo Saetas de alegría, Y le siguen mil almas por despojos...

Aun sin llegar á este extremo, hay cierta entonacion fuerte y sonora que es mas propia de la trompa que no de la zampoña pastoril: hermosa es la imágen y hermosísimo el siguiente verso de Garcilaso, alusivo á la venida del sol:

A quién la tierra, á quién la mar se inclina...

Pero, si no me equivoco, estaria mejor colocado en una poesía sublime, como el citado de Rioja hablando de Trajano;

Ante quien muda se postró la tierra...

que no en una égloga, en que un desdichado pastor
se lamenta de la esquivez de su zagala.

Tan sencillo debe ser el tono de tales composiciones, que muchas veces por no rayar en afectacion, incurren los poetas en el opuesto vicio de desalino y de bajeza. Distante casi siempre de ambos extremos, alguna vez se descuida tambien Garcilaso: demasiado culto me parece un pastor, que para denotar el cuello de su querida y su cabello rubio, se expresa de este modo:

¿ Dó la coluna que el dorado techo Con presuncion graciosa sostenia?

Pero, por el contrario, me parece demasiado innoble oir decir á un zagal:

Fijos los ojos en el alto cielo Estuve *boca arriba* una gran pieza...

ó que diga otro bajamente:

Muéstrame la esperanza

De lejos su vestido y su meneo, Mas ver su rostro nunca me consiente.

Balbuena incurrió mucho mas que Garcilaso en este último defecto: sus pastores suelen, en vez de mostrar la emulacion de rivales, entretenerse en decirse denuestos; y á veces el poeta parece que ha escogido las palabras mas rastreras, cual si creyese que en eso consiste la naturalidad:

Cuando yoʻte hallé tras el tomillo Agachado de noche y espiando, Quizá andabas á caza de algun grillo.

El otro pastor contesta luego á su rival:

Calla, rústico, que es tu vez ponzoña; ¿ No miras cómo traes tu ganado, Maganto, sin pacer, lleno de roña?

Si en estos ejemplos falta aquella especie de nobleza que debe hermosear toda poesía, por sencilla que de suyo sea, en algun otro del mismo poeta se descubre el vicio opuesto, es decir, el de la afectacion: á mí me agrada que un amante diga entusiasmado á su querida, como lo hizo Villegas:

Parece que á tu boca Contino un panal toca...

pero no consentiria á nadie, y mucho menos á un pastor, que celebrase la boca de su zagala como lo hace Balbuena:

Un paraiso mora,

De donde llueve y mana

La gloria que da amor á sus privados,

Donde lo menos que hay es el concierto

De blanco aljófar en rubíes engerto.

Esto es hasta pueril: y nada hay mas contrario al tono de la égloga que los pensamientos alambicados,

como el siguiente del mismo poeta:

Entre esa confianza y temor vivo, Con la frialdad de mi bajeza muero, Con el calor de sa valor revivo.

Pero si estos y otros lunares semejantes afean las églogas de Balbuena, quizá en ningunas otras se hallará mejor que en ellas aquella sencillez y naturalidad bellísima que constituye la principal dote de esta clase de composicion.

Balbuena luce ademas en muchas ocasiones otras cualidades de gran mérito : sabe decir con gracia, imitando á Virgilio :

> Galatea conmigo anda jugando, Llámame, vuelvo y luego se me esconde, Y huélgase de verme andar buscando.

Su pincel fácil se brinda á representar los objetos mas delicados con tanta verdad que nos parece estarlos viendo:

Tenia yo un manchado cervatillo
Que los tiernos corderos retozaba,
Criado á hoja y flores de tomillo:
De mi mismo zurron le regalaba;
Si acaso me escondia por el prado,
Con placenteras vueltas me buscaba.
Por collar al erguido cuello echado
De mil conchuelas un sartal curioso
Que me trocó un pastor por mi cayado.

Balbuena sabia igualmente expresar con nobleza sentimientos tiernos y melancólicos :

Ninfas que entre las flores de estos prados Vivis en tiernas plantas convertidas, Sin apartar de alli vuestros cuidados, O ya en las claras aguas escondidas Guardeis por dicha aquesta clara fuente, Guardad tambien mis lágrimas perdidas.

Pero cuando campea mas su genio, es cuando puede ostentar toda su riqueza, como en estos versos:

Abre el clavel, desplégase la rosa, Brota el jazmin y nace la azucena, En dando luz los ojos de mi diosa...

ó cuando puede soltar la rienda á su portentosa facilidad, como en este pasage:

## ROSANIO.

Yo tambien, si alabarme pretendiese, Mi Filis tengo y soy enamorado, Y aun holgaria que ella lo supiese:
 Que cuando llevo á casa mi ganado,
 Suele aguardarme sola en el camino
 Y me asombra si paso descuidado.
 Rosas le llevo y flores de contino,
 Y pongo mis guirnaldas á su puerta,
 Y me huelgo hablar con su vecino:
 Y de la primer fruta de mi huerta
 Una cestilla le enviaré colmada,
 Toda de flores y azahar cubierta.

Con este colorido fresco y agradable debe pintarse el campo; pero es necesario no olvidar el variar los cuadros; pues si no, está expuesto este género de composicion á parecer monótono y fastidioso. En las dos palabras de Horacio molle atque facetum, con que hizo el elogio de Virgilio como poeta pastoral, se comprenden las dos condiciones mas esenciales de la poesía bucólica: ser dulce y agradable, pero al mismo tiempo sazonada; cualidad tan difícil que son pocos los poetas que no nos cansen repitiendo la descripcion de prados, arroyuelos, avecillas, etc. Para huir

de este riesgo, conviene mucho no detenerse nunca en circunstancias prolijas, que suelen ademas de molestas, llegar á veces á rayar en ridículas. A Garcilaso le creemos cuando nos dice simplemente, para celebrar el canto de los pastores:

> Cuyas ovejas al cantar sabroso Estaban muy atentas, los amores, De pacer olvidadas, escuchando....

pero cuando Balbuena exagera el mismo pensamiento :

Asi cantar se oyeron por los prados, Que por oir las vacas sus canciones En la boca olvidaron los bocados...

esta circunstancia pueril descubre la afectacion del poeta, y al momento echamos de ver que nos engaña.

Antes de acabar de hablar de ambos autores, manifestaré con un contraste fácil de percibir el tono que conviene á la égloga, y el que desdice de ella: en poesía todo se debe hermosear; y asi disgusta que Jorge de Montemayor diga en verso, cual pudiera en prosa:

Cuando se pone el sol en nuestra aldea...

Pero por evitar arrastrarse, no se debe levantar inconsideradamente el vuelo, como cuando Balbuena dijo:

> Ya, Liranio, al siniestro lado inclina Atlante el cielo, y sobre entrambos ejes Su carro de oro en la mitad camina...

La égloga no consiente esta magnificencia; y cuando un pastor aluda á la caida de la tarde, debe expresarse con el tono modesto que empleó Garcilaso:

> Como al partir el sol, la sombra crece, Y en cayendo su rayo, se levanta La negra escuridad que el mundo cubre...

Despues de escuchar los preceptos, ¿se desea ver alguna otra muestra de cómo deban observarse? Melendez en su linda égloga premiada por la Academia Española en 1780 se mostró digno de celebrar la Vida del campo:

> Mire yo de una fuente Las menudas arenas Entre el puro cristal andar bullendo. O en la mansa corriente De las aguas serenas Los sauces retratarse, entre ellas viendo Los ganados paciendo: Mire en el verde soto Las tiernas avecillas Volar en mil cuadrillas; Y gozen del tropel y el alboroto Otros de las ciudades, Cercados de sus danos y maldades. ¿ Dónde las dulces horas, De júbilo y paz llenas, Mas lentas corren ni con mas reposo? ¿ Quién rayar las auroras Como el zagal serenas Ve, ni del sol el trasponer hermoso? ¡ Cuidado venturoso! : Mil veces descansada. Pajiza choza mia! Ni yo te dejaria Si toda una ciudad me fuera dada; Pues solo en tí poseo Cuanto alcanzan los ojos y el deseo.

Si al lado de este cuadro, que nos parece tan apacible como una escena campestre, queremos colocar otro en que se muestre el fuego de la pasion sin desdecir del tono propio de la égloga, podemos hallarlo en una composicion que mereció justamente los elogios de Lope de Vega, á pesar de que he notado en ella bastantes resabios de afectacion, ó nacidos de la corta edad del autor (Pedro Medina Medinilla), ó del mal gusto que ya por todas partes cundia. Un pastor lamenta asi la muerte de su amada:

O tiempo, no te pares,
Ni des verdura al prado
Ni primavera hermosa;
Pues marchitó la rosa
La cruda reja del villano arado,
La muerte que es mas dura
Que el arado, la reja y mi ventura.

Si recuerda las prendas de su querida, lo hace con este entusiasmo:

Porque cantar ahora Sus virtudes divinas, Fuera contar á abril todas las flores, Las perlas á la aurora, Las piedras á las minas, Las palabras á amor y los amores.

En los siguientes pasages se percibe un tono de melancolía que llega al corazon :

Ya no saca mi honda al lobo fiero
El hurto de los dientes, ya no estampo
Mis dichas en los olmos, cual solia;
Ya no soy hombre ni aun zagal entero:
Ya te llamo en el monte, ya en el campo;
Y otra voz me responde todo el dia.
Si digo: Elisa mia,
¿ A dónde está mi vida?
De allá me dioen: ida.
Yo en tanto mal para vivir cobarde,
La muerte juzgo para luego tarde:

Y asi, mi Elisa, en tanto desconsuelo No tengo bien que aguarde Sino solo pedir mi muerte al cielo. Yo me era un pajarillo prisionero Que hice en monte ageno el nido vano, Del azor en mis vegas perseguido; Mas acechado allá del pastor fiero, Prendió con dura percha y cruda mano De mi querida alondra el cuello y nido: Y yo al caso venido, La vi al lazo rendida. En el surco tendida, Al rededor las plumas polvorosas, Fieras señales de la lucha odiosas: Cual deja el cierzo al olmo deshojado, O como estan las rosas Que el niño pisa cuando está enojado.

El autor recordó probablemente un pasage ya citado de Garcilaso; y no pudiendo igualarle en belleza y dulzura, se esforzó por aventajarle en el tono tierno y apasionado:

> Pide ya, Elisa, amor de mis amores, Que yo presto te vea, y no suspire Uno sin noche eterno y claro dia; Que asidos por las manos entre flores, Firme y leda me mires y te mire, Respirando en tu vista y tú en la mia.

4. El Idilio reune muchas cualidades comunes á la égloga, y exige sobre todo suma sencillez y facilidad en los pensamientos y en la expresion, pero tiene dos prendas características que le distinguen: admite adornos mas delicados que la égloga, aunque nunca lujosos ni afectados, y abunda mas que ella en sentimientos tiernos. Dos poetas griegos, Mosco y Bion,

contemporáneos de Teócrito, sobresalieron en estas composiciones, de las que han llegado algunas hasta nosotros, entre ellas una á la muerte de Adonis, á que he aludido en el texto; pero es tan difícil conservar el tono propio del Idilio, que aun á aquellos poetas se les acusa de haber pecado alguna vez por lujo de ingenio.

Nuestro antiguo Parnaso no abunda en modelos de esta clase, aunque haya en él muchas composiciones que muestren este título; pero para notar las dotes que deben adornar el *Idilio*, y los defectos que en él han de evitarse, bastarán las observaciones que hagamos sobre algunos *idilios* castellanos. En uno de Herrera representa al Bétis quejándose de una ninfa ingrata, y animándola á que corresponda á su amor: las expresiones que al efecto emplea son tiernas y delicadas:

Ven, ninfa, adonde el ciclamor florece
Que en la entrepuesta yedra está sombrío,
Y do al timble igualando el pobo crece.
Que todo cuanto abraza este gran rio,
Es mio, y será tuyo si tú vienes:
Ven, ven, ó Galatea, al llanto mio.
¿ Qué tardas? ¿ Porqué, ingrata, te detienes?
No canses mi esperanza, que afligida
Penando en confusion y en miedo tienes.
Una guirnalda guardo retejida
De siempre ardientes rosas, blancas flores,
Y de violas blandas esparcida....

Los objetos descritos, el sentimiento expresado, todo es propio del *Idilio*; pero no me atreveria á decir otro tanto, cuando el poeta pone en boca del Bétis la promesa de un don mas escogido:

٠.,

Las torres que el Tebano alzó primero Mira á quien la cerúlea y alta frente Y el curso inclina el mar de Atlante fiero; Do vibra la asta Marte que caliente Bañó en la sangre Maura, y lleno de ira Pone á la Aurora el yugo y á Occidente.

Estos versos serian demasiado elevados para el *Idilio*, aun cuando no frisaran en afectacion; y no expresan el tono del sentimiento que tanto nos agrada en los siguientes:

Ven, pues, ven, Galatea, que el ardiente
Calor á estas mis ondas te convida,
Templadas con el Céfiro presente:
Y en la secreta urna y ascondida
Tratarémos de amor suave y blando,
Sin nunca desear mas dulce vida.
Cantando yo, tú ayudarás sonando,
Y la zampoña y canto confundido
Con lazo estrecho al fin irá cesando:
; Dichoso yo, si alcanzo lo que pido!

Esta es la voz de un amante; y al punto la reconocemos en su ternura, en su tono lánguido y delicado, asi como en el arrebato de su contento:

> Será eterna y sagrada tu memoria En cuanto ciña el mar y Cintio vea; Pues das al amor mio esta victoria, Mi dulce, bella, amada Galatea.

Herrera concluye su *Idilio* con estos hermosos versos, que tal vez por elevados no asentarian bien en una Égloga; pero la razon de la diferencia es sencilla: el Bétis, que se supone una especie de divinidad, debe expresar su amor mas noblemente que pudiera hacerlo un pastor.

Un poeta posterior á Herrera, Pedro de Espinosa,

compuso al principio del siglo decimoséptimo un Idilio con el título de Fábula del Genil: su asunto es el amor mal correspondido de este rio, que prendado de una ninfa y desesperanzado de obtenerla, va á pedirla en matrimonio al padre Bétis. Este asunto es bello y acomodado al Idilio; pero el poeta, al mismo tiempo que lució en muchos pasages la riqueza y gala de su ingenio, afeó su composicion con el mal gusto que ya en su tiempo despuntaba. La pintura del rio es muy hermosa:

El despreciado Dios, su dulce ama nte Con las Náyades vido estar bordando; Y por enternecer aquel diamante Sobre un pescado azul llegó cantando: De una concha una cítara sonante Con destrísimos dedos va tocando; Paró el agua á su queja, y por oilla Los sauces se inclinaron á la orilla.

La descripcion que hace el Dios de su poderío, para cautivar á la ninfa, presenta en general el colorido ameno de un cuadro campestre:

> Vestida está mi márgen de espadaña Y de viciosos apios y mastranto; Y el agua, clara como el ámbar, baña Troncos de mirtos y de lauro santo: No hay en mi márgen silbadora caña Ni adelfa, mas violetas y amaranto, De donde llevan fiores en las faldas Para tejer las Hénides guirnaldas....

> Alli del olmo abrazan ramo y cepa Con pámpanos arpados los sarmientos; Falta lugar por donde el rayo quepa Del sol, y soplan los delgados vientos: Por flexibles tarayes sube y trepa La inexplicable yedra, y los contentos

Ruiseñores trinando, alli no hay selva Que á mi alabanza á responder no vuelva.

Esto es rico, porque tambien lo es la naturaleza; pero no desdice de la sencillez del *Idilio*; mas cuando añade el poeta, para expresar la esquivez de la ninfa:

Dijo; y la ninfa de matices rojos Cubrió el marfil, y vuelta la cabeza Con desden da á entender que el Dios la enoja, Y arroja el bastidor y el oro arroja.....

ni me agrada el rodeo de que se vale para decir que la ninfa se puso encarnada, ni que descienda al pormenor comun de tirar el bastidor.

Tampoco creo acertado que en una breve composicion, como debe ser el *Idilio*, emplee tres octavas enteras para describir el palacio del Bétis, bastando una tan propia como la que sigue:

> Colunas mas hermosas que valientes Sustentan el gran techo cristalino: Sus paredes son piedras trasparentes Cayo valor del Occidente vino; Brotan por los cimientos claras fuentes, Y con pie blando en líquido camino Corren, cubriendo con sus claras linfas Las carnes blancas de las bellas ninfas.

No se puede tolerar al poeta, cuando en vez de pintar un enjambre de abejas con el pincel delicado de Virgilio, lo hace con esta afectacion:

Como cuando en solícitos tropeles.
Por mayor magestad de sus castillos,
Ricos de olor, vestidos de doseles,
Entre selvages cercas de tomillos,
Guardando rubias perezosas mieles
En urnas de panales amarillos,
Se oyeron las abejas en escuadra;
Asi el rumor por la soberbia cuadra.

Pero se le dispensan estos y otros defectos, cuando presenta imágenes tan graciosas como la siguiente:

Cuantas viven en fuentes ninfas bellas, (Que burlan los satíricos Silvanos, Que arrojándose al agua por cogellas El agua aprietan con lascivas manos). Vinieron; y á una parte las doncellas, A otra los mozos y á otra los ancianos, Se sientan cual conviene á tales huéspedes, En blandas sillas de mojados céspedes.

¿Quién diria que el mismo poeta hace luego á un Triton *llamar á consistorio*, y que dice despues, hablando de la asamblea:

Ya que corrió el silencio las cortinas....

Ingenioso es el pensamiento con que termina su fábula, suponiendo que la ninfa, condenada por el Bétis á casarse contra su voluntad, en el acto mismo en que entonan el canto de himeneo se convierte en agua; pero no es fácil expresar este concepto de un modo mas innoble:

> Mas de improviso, sin pensar, se espanta; Porque la ninfa, viendo el caso feo, Y su virginidad asi oprimida, Quedó llorando en agua convertida.

Basta lo dicho para dar una idea del modo con que manejaron el *Idilio* nuestros antiguos poetas; pero en este género, que admite tanta variedad y agrado como que tiene por campo las bellezas de la naturaleza y los sentimientos del corazon, aun queda una abundantísima mies á los poetas castellanos; y es de apetecer que aprovechen esta riqueza, como ya lo ha hecho algun extrangero, y principalmente el delicado Gésner.

- 5. Alude á un pasage bellísimo del libro III de la Eneida, cuando el caudillo troyano encuentra á Andrómaca celebrando un sacrificio á los manes de Héctor: el alma sensible de Virgilio acertaba siempre con el tono patético, tan propio de la melancolía.
- 6. Dedicada generalmente á lamentar sucesos tristes, de este carácter de la Elegía se derivan sus reglas: admite el calor de la pasion, pero no el arrebato del entusiasmo; muestra la languidez y el descaecimiento de la pena, pero sin incurrir en bajeza; no luce ingenio ni ostenta saber, porque seria ridícula esta ostentacion en una persona que se supone pesarosa: mas en medio de su dolor, no exagera su sentimiento, pues entonces se pareceria mas á los llorones alquilados que á las personas verdaderamente afligidas.

Pocas cosas hay tan difíciles de observar como el tono medio que conviene á la Elegía, sin tocar en frialdad insulsa y sin elevarse demasiado; y á veces las mismas buenas prendas de un poeta le impelen, á pesar suyo, á traspasar el justo límite. Esta reflexion se me ocurre siempre al leer las elegías de Hernando de Herrera: le veo luchar con su imaginacion fogosa sin poder refrenarla; y de cuando en cuando pierdo de vista al amante afligido, y solo descubro al poeta lírico. Dignos son de él, pero impropios de la Elegía, los siguientes versos con que celebra el valor de los Españoles:

Y el que en el patrio suelo estrechamente Vivia oscuro, osado se aventura Por el remoto golfo de Occidente: Y con valor igual á su ventura Bravas gentes sujeta y fieros pechos, Sin rendirse al temor de muerte oscura. Arcos y claros títulos estrechos Son á su gloria inmensa, pues él solo Vence los claros hechos con sus hechos.

Mucho peor que la sublimidad es la afectacion en la Elegía; porque descubre mas de lleno el ánimo tranquilo del poeta: difícil es que una persona afligida se acuerde importunamente de Troya; pero de cierto es imposible que busque y halle antítesis tan alambicadas como estas, que se hallan en la misma composicion:

Venció vencida Troya y derribada Se alzó....

Este contraste pueril es indigno de Herrera; el cual á veces toma aquel tono apacible y suave con que suele expresarse la melancolía, cuando ya ha pasado lo agudo del dolor:

¡Dichoso aquel á quien jamas inflama
Vano amor, ambicion, y lo que adora
Y teme el vulgo incierto siempre y ama;
Que el miedo y la esperanza engañadora
Con gran pecho seguro y sosegado
En todo trance doma, á cualquier hora:
Y de cuanto fatiga y da cuidado
A nuestros votos libre va y paciente
En todos los peligros no turbado;
Y no sufre su pecho ni consiente
Que algun liviano afecto le dé asalto
Y ofenda su sosiego injustamente...

Cuando oigo á Herrera empezar una elegía con esta fuerte entonacion :

Bien puedes asconder, sereno cielo, Tus luces y tejer de oscuro manto En torno luengamente el ancho velo, Y España deshacerse en mustio lianto... conozco desde luego que el poeta va á anunciar una grave calamidad; pero estoy lejos de sospechar que está profundamente afligido por la muerte de su querida. Otros fingen bien el dolor que no sienten, de Herrera sabemos que estuvo toda su vida enamorado de una dama, y cuando lamenta su ausencia ó su muerte, nos parece que nos engaña. Un hombre afligido no juega como él con las ideas y los vocablos:

En esta triste y última partida Es dulce vida ya la amarga muerte , Y amarga muerte ya la dulce vida....

Por mas que jure el poeta que está lleno de angustia, por mas que nos diga que llora:

Aunque á la voz impide el tierno llanto...
no podemos creer que salgan entre lágrimas y sollozos estos versos sonoros y magníficos, dignos de la grandiosa imágen que describen:

El Bétis, que contigo fue dichoso,
Pero ya desdichado que te pierde,
Y triste y sin el ancho curso ondoso,
En medio de su fértil campo verde
Hará que el coro todo se levante
De ninfas que con dulce voz concuerde;
Y metiendo en el piélago de Atlante
La frente por su abierto y hondo seno
Gon impetu extendido, resonante,
Dará ocasion que el mar de peñas lleno
Alce el canto en tu gloria, rodeando
Sus bandas, de otra alguna voz ageno:
Hasta que el claro son multiplicando
Entre volviendo el paso en el Egéo,
En el último Euxino reparando.

Me agrada mas, porque lo hallo mas natural, que

Herrera diga á su querida suponiéndola en el cielo :

Si puede renovarte alguna vuelta
La memoria del suelo despreciado,
En dichosa alegría y bien envuelta,
Da esfuerzo á este mi espíritu cuitado
Para sufrir la acerba y luenga pena,
De esta vida la lástima y cuidado;

Que ya de la esperanza se enagena,
Ya su intento engañado y error siente,
Y en tormento molesto se condena.

Estos versos son en sí muy inferiores á los anteriormente citados; pero son mas propios de la *Elegía*, la cual solo consiente mediana elevacion, como la que empleó Herrera en este pasage, doliéndose de una ausencia:

Cándida luna, que con luz serena
Oyes atentamente el llanto mio,
¿Has visto en otro amante otra igual pena,?
Mírame en este solo y hondo rio
Lamentando mi mal con su ruido,
Y me cubre del cielo el manto frio:
Repara el carro instable á mi gemido,
Y pues amor tocó tu esento pecho,
Duélete de quien ama tan perdido.

La noche, la claridad de la luna, la situacion del amante, su súplica, todo en este pasage me parece propio del cuadro, y por lo tanto bello. Mas no me resolveria á decir lo mismo de la invocacion que hace Melendez á la luna en su Elegía de las miserias humanas:

Mientras el carro de cristal entre ellas Rigiendo excelsa vas, y el hondo suelo Ornas y alumbras con tus l uces bellas: Salve, ó brillante Emperatriz del cielo, O Reina de los astros; salve, hermana Del almo sol, de míseros consuelo.

Esto me parece hinchado y frio; oponiéndose por ambos conceptos al tono propio de la *Elegía*, que es de suyo tierno y sencillo. Así es que no se avienen con su modestia cierta magnificencia y gala en los pensamientos y en la elocucion, que serian bellísimas en otra clase de composiciones. Del mismo poeta es el siguiente cuadro, rico por sus figuras y colores; pero impropio, en mi concepto, del lugar en que está colocado:

Neptuno el que del húmido elemento Modera la soberbia impetuosa Ocupando entre Dioses alto asiento; El que con voz y diestra poderosa Con su tridente en carro de corales Alza ó calma su furia sonorosa, Retrajo el curso á repetir mis males; Y en ronco son los hórridos Tritones Dieron de su dolor ciertas señales. Del húmido palacio los salones Retumbaron con fúnebres gemidos Y temblaron colunas y artesones. Las Focas y Delfines doloridos En rumbo incierto tras su Dios vagaban, De tan nuevos prodigios aturdidos; Y como que asombrados preguntaban: ¿ Qué horror es este y doloroso estruendo? Y los míseros llantos remedaban Las escamosas colas revolviendo, Y en las cerúleas olas excitando

No es fácil concebir que el que asi se expresa, está

Desapacible son, ronco y horrendo.

muy triste por la muerte de su querida; pero al instante le creemos, y tomamos parte en su pena, cuando imita con sencillez el acento del dolor, como en estos versos de la misma *Elegía* que nos recuerdan la voz de Tibulo:

Paréceme mirarte en el cuitado
Trance de la postrera despedida,
Débil la voz, el rostro demudado,
Del todo casi ya desfallecida,
Fijos en mí con gesto lastimero
Los ojos y su luz oscurecida;
Diciéndome: « Batilo, yo me muero; »
Y al quererme abrazar aun débilmente,
En mi boca lanzando el jay! postrero.

7. La Elegía no solo admite por argumento sucesos desgraciados, sino á veces los sentimientos tiernos del amor; mas es necesario que nunca pierda el tono suave y sentido que le es propio: la voz de la Elegía debe siempre encaminarse al corazon. Entre los poetas de la antigüedad el que dejó modelos mas perfectos en este género es el citado Tibulo: tierno en sus sentimientos, delicado en sus imágenes, fluido en su versificacion, correcto y fácil sin afectacion ni desaliño, inclinado á la melancolía, que tan bien se asocia hasta con el mismo deleite, merece el elogio con que le calificó Boileau en su Poética:

El mismo Amor dictaba Los versos que Tibulo suspiraba...

Expresion bellísima, aplicada al canto de un poeta tierno y apasionado, y aplaudida justamente; pero que mas de un siglo antes que Boileau la habia ya empleado nuestro Herrera en el citado Idilio:

Si atiendes á su alegre desvario,

Te agradará en mis brazos blandamente Su canto que *suspira* el dolor mio.

En las elegías de Tibulo, especialmente en la primera, puede estudiarse el modo de hermanar agradablemente la sencillez de las delicias del campo con los sentimientos del corazon, y el ardor del deseo con una suave melancolía: tan presto se ve al poeta recordar con placer su huerto, y pintar el gusto de dormir sosegadamente al murmullo de la blanda lluvia ó al ruido de los vientos: tan presto imaginarse á su querida al lado de su lecho de muerte, mezclando sus besos con lágrimas y sollozos. En el texto se aludió á dos versos bellísimos que bastan para dar una idea de la poesía de Tibulo:

Te adspiciam postrema mihi cum venerit hora; Te teneam moriens deficiente manu....

No recuerdo entre nuestras antiguas poesías ninguna que pueda presentarse como modelo cumplido de este género de composicion; pero no faltan algunas en que se admira el tono delicado y suave que requiere: siendo, en mi concepto, Rioja y Francisco de la Torre los dos poetas castellanos en que mas sobresalen las dotes convenientes para este fin. El primero tomaba fácilmente el acento melancólico que es el alma de la *Elegía*: el objeto mas pequeño, una rosa, bastaba para conmover su corazon:

> ¿ Y esto, purpúrea flor, esto no pudo Hacer menos violento el rayo agudo? Róbate en una hora Róbate silencioso su ardimiento El color y el aliento; Tiendes aun nó las alas abrasadas, Y ya vuelan al suelo desmayadas:

¡Tan cerca, tan unida Está al morir tu vida!...

Las flores, las estaciones del año, todos los objetos de la naturaleza le inspiraban al contemplar su hermosura aquellos sentimientos tiernos que despiertan en un alma sensible: se deleita, se encanta celebrando á la primavera como favorable al amor:

¿ A cuál vaga lazada de oro crespo, A cuál púrpura y nieve, Por do las Gracias y el Amor se mueve, No aumentó hermosura peregrina Alguna flor divina?...

Pero la idea del amor y de los placeres hace que su ánimo se repliegue dentro de sí mismo; y el recuerdo de la velocidad del tiempo y de la muerte acaba por echar un velo sombrío sobre el cuadro mas risueño:

> O florido verano! Si á mi afecto se debe, Camina á lento paso; Deja el volar, deja el volar ligero Para tiempo mas triste y mas severo; Tú cándido y suave y blando espira, Y tarde te retira. Pero sordo y difícil á mi ruego, Veloz pasas volando, Al humano linage amonestando, Viendo las rosas que tu aliento cria Cómo nacen y mueren en un dia, Que las humanas cosas, Cuanto con mas belleza resplandecen, Mas presto desvanecen. ¡Y, tú, la edad no miras de las rosas!

Mas inclinado por su corazon al tono de la Elegía, aunque inferior á Rioja en correccion y en gusto, aparece Francisco de la Torre, 6 cualquiera que sea el autor de las poesías publicadas por Quevedo bajo aquel nombre: si habla con una tórtola, describe asi su amarga situacion:

Quien te ve por los montes solitarios
Mustia y enmudecida, y elevada
De los casados árboles huyendo,
Sola y desamparada
A los fieros contrarios
Que te tienen en vida padeciendo;
Señal de agüero horrendo
Mostrarian tus ojos, añublados
Con las cerradas nieblas
Que levantó la muerte y las tinieblas
De tus bienes supremos y pasados:
Llora, cuitada, llora
Al venir de la noche y de la aurora.

Una persona melancólica compara al instante su situacion con otra parecida, y busca naturalmente la compañía y consuelo de otros desgraciados: asi lo hace el poeta:

¿Dónde vas, avecilla desdichada?
¿Dónde puedes estar mas afligida?
¡Hágote compañía con mi llanto!
¿Busco yo nueva vida
Que la desventurada
Que me persigue y que te aflige tanto?
Mira que mi quebranto,
Por ser como tu pena rigurosa,
Busca tu compañía:
No menosprecies la doliente mia
Por menos fatigada y dolorosa;
Que si te persuadieras,
Con la dureza de mi mal vivieras.

El dolor del poeta se gradúa al contemplar la viudez de la tórtola; y cuando la ve volar sin atender á sus súplicas, le dice con un tono en que ya se descubre una melancolía mas profunda:

¿ Vuelas al fin, y al fin te vas llorando?
El cielo te defienda, y acreciente
Tu soledad y tu dolor eterno:
Avecilla doliente
Andes la selva errando
Con el sonido de tu arrallo tierno;
Y cuando el sempiterno
Cielo cerrare tus cansados ojos,
Llórete Filomena,
Ya regalada un tiempo con tu pena,
Sus hijos hechos míseros despojos
Del azor atrevido
Oue adulteró su regalado nido.

Una cierva herida inspira al poeta sentimientos no menos tiernos y delicados: Tibulo deseaba morir viendo á su amada y estrechándola con su mano desfallecida; Francisco de la Torre dice á la cierva:

> Vuelve, cuitada, vuelve al valle donde Queda muerto tu amor, en vano dando Términos desdichados á tu suerte: Morirás en su seno, reclinando La beldad que la cruda mano esconde Delante de la nube de la muerte...

No concibe el poeta como posible que la cierva pueda sobrevivir á su querido, y le dice:

Mas; ay! que no dilatas la inclemente
Muerte, que en tu sangriento pecho llevas,
Del crudo amor vencido y maltratado.
Tú con el fatigado aliento pruebas
A rendir el espíritu doliente
En la corriente de este valle amado:

Que el ciervo desangrado
Que contigo la vida
Tuvo por bien perdida,
No fue tan poco de tu amor querido
Que habiendo tan cruelmente padecido,
Quieras vivir sin él, cuando pudieras
Librar el pecho herido
De crudas llagas y memorias fieras.

La imágen de la muerte le hace recordar con ternura la pasada felicidad; pero por entre esta pintura agradable se percibe siempre un fondo de melancolía:

Cuando por la espesura de este prado,
Como tórtolas solas y queridas,
Solos y acompañados anduvistes:
Cuando de verde mirto y de floridas
Violetas, tierno acanto y lauro amado
Vuestras frentes bellísimas ceñistes:
Cuando las horas tristes,
Ausentes y queridos,
Con mil mustios bramidos
Ensordecistes la ribera umbrosa
Del claro Tajo, rica y venturosa
Con vuestro bien, con vuestro mal sentida;
Cuya muerte penosa
No deja rastro de contenta vida...

Las muestras presentadas son suficientes, á mi entender, para que se forme clara idea del tono que conviene á las composiciones de esta clase.

8. Píndaro sobresalió tanto en la Oda heróica, que esta ha tomado de él el nombre de Pindárica, y que los mejores poetas asi antiguos como modernos le han procurado imitar como el modelo mas perfecto. A Horacio, llamado con razon por uno de los Argensolas

el émulo de Píndaro, tocaba darnos una idea de este ingenio elevado, mostrándose á par suyo modesto, al mismo tiempo que le imitaba diestramente en la oda II del libro IV. Para representar el arrebato y rapidez de la poesía de Píndaro le compara Horacio a un rio, acrecentado por las lluvias, que cae hirviendo despeñado de un monte; y solo asi pudiera dar una idea del carácter de aquel poeta. Dotado de imaginacion ardiente y de ánimo sublime, poseido de los grandes objetos que celebraba, acalorada su fantasía con los acentos de la música, rodeado de la Grecia en los juegos solemnes, sentia el estímulo de cuanto es capaz de inspirar y de elevar al hombre. En semejante estado no podia meditar, sino sentir; no debia detenerse á indicar el vínculo de las ideas, sino volar de una en otra; habia de expresarse con vehemencia, porque asi lo hace el entusiasmo; hablar con imágenes, como habla la imaginacion; variar audazmente de metro, emplear locuciones osadas, inventar palabras compuestas, valerse en fin de cuantos instrumentos hallaba á mano en su arrebato y su delirio. Asi es que un poeta, en semejante estado, no nos parece un hombre comun, sino un mortal superior, inspirado, lleno de una divinidad; mas por lo mismo que este estado es violento y extraordinario, no es fácil imitarlo con acierto, y tal vez en pocas ocasiones puede repetirse con mas razon: que entre lo sublime y lo ridículo no media sino un paso. El poeta que dió en Francia los mejores preceptos y el ejemplo mas acendrado de buen gusto; el que supo recomendar el desórden bellísimo que hermosea á esta clase de odas, apareció muy pequeño cuando quiso ensayarlo, al celebrar la Toma de Namur: no se asemeja en su composicion á Píndaro, comparado por Horacio á un ave sostenida por el aura y remontándose sobre la cima de las nubes; sino á una de aquellas aves rastreras, que no nos parece que vuelan, sino que dan saltos.

Entre los poetas españoles el que mas se ha acercado á Píndaro, á quien se propuso alguna vez por modelo, es Hernando de Herrera, llamado por su sublimidad el Divino; y basta leer su Cancion á D. Juan de Austria, para ver en cuan alto grado poseia las raras dotes que exige este género de composicion. Trataba de celebrar la victoria alcanzada sobre los Moriscos rebelados; victoria á que se atribuyó gran importancia, ya por su crecida dificultad, ya por contribuir su buen éxito á favorecer las empresas exteriores de los Españoles, una vez afianzada su paz doméstica. Se conoce que en esta cancion se propuso Herrera seguir las huellas de Píndaro; y efectivamente su plan no seria indigno del poeta griego: acostumbraba este abrazar en sus cantos el cielo y la tierra, recordar las hazañas de los Dioses para celebrar las de los héroes, mezclar para ensalzar unos hechos la memoria de otros esclarecidos; y con la misma osadía y grandeza imaginó Herrera su composicion. Supone el momento en que los Dioses acaban de triunfar de los Titanes, rebelados contra su imperio (asunto análogo al que celebraba el poeta, y que lo realzaba con la comparacion) y representa á Apolo celebrando el esfuerzo de Marte; pero anunciando en lo porvenir que otro hecho aun mas arduo oscureceria algun dia tanta gloria. Este cuadro era de suyo grande y magnífico, no faltaba sino llenarlo dignamente, y lo consiguió Herrera. Empieza anunciando

la reciente victoria de los Dioses, y representando á Apolo que la celebra:

En el sereno polo
Con la suave citara presente
Cantó el crinado Apolo
Entonces dulcemente,
Y en oro y lauro coronó su frente.

Al sonar el canto de Apolo, Píndaro representa conmovido el Olimpo y atentos los Dioses: Herrera pinta igualmente los efectos prodigiosos de aquella voz:

> La canora armonía Suspendia de Dioses el senado; Y el cielo que movia Su curso arrebatado , El vuelo reprimia enagenado.

Mas no solo el cielo, sino toda la naturaleza debia commoverse al sonar la lira del Dios:

Halagaba el sonido
Al piélago sañudo, al raudo viento
Su fragor encogido;
Y con divino aliento
Las Musas consonaban á su intento.

Aunque todos los Dioses hubiesen combatido, la mayor gloria del triunfo cabia á Marte, á quien debia el mismo Júpiter haber humillado á los rebeldes:

A tí libre ya debe
Del recelo Saturnio , que el humano
Linage que se atreve
A alzar la osada mano ,
Sienta su bravo orgullo salir vano.

Aqui se muestra el arte singular del poeta: en ese inmenso cuadro debia aparecer una figura principal que ocupase el primer término y fijase la vista. Herrera eligió cuerdamente á Marte, y llamó indirectamente la atencion hácia el héroe á quien iba á celebrar, poniéndole en cotejo de aquel Dios: al acabar de ensalzarle, predícele Apolo:

Mas aunque resplandezca
Esta victoria tuya conocida
Con gloria que merezca
Gozar eterna vida,
Sin que yaga en tinieblas ofendida:
Vendrá tiempo en que tenga
Tu memoria el olvido y la termine;
Y la tierra sostenga
Un valor tan insine
Que ante él desmaye el tuyo y se le incline.

Por medio de esta transicion, encubierta sagazmente, pero exacta y natural desde el punto en que se la percibe, pasa el poeta á pintar el triunfo que celebra. Para realzarlo, pondera al principio el valor y osadía de los rebeldes; pero todo cede al momento que se presenta el héroe; y el poeta emplea las mas vivas imágenes para representar la rapidez de su victoria:

Cual tempestad ondosa
Con horrísono estruendo se levanta,
Y la nave medrosa
De rabia y furia tanta
Entre peñascos ásperos quebranta;
O cual de cerco estrecho
El flamígero rayo se desata
Con luengo sulco hecho,
Y rompe y desbarata
Cuanto al encuentro su impetu arrebata.

Despues de celebrar el triunfo de D. Juan de Austria, vuelve el poeta con sagaz artificio á enlazarlo con Con la hermosa Cava en la ribera
Del Tajo sin testigo;
El pecho sacó fuera
El Rio, y le habló de esta manera: etc.

Leon continúa inmediatamente, lo mismo que su modelo, pronosticando las desgracias que van á seguirse; y si Horacio dice bellamente, para anunciar la guerra:

> Su formidable escudo, Su carro y su furor apresta Pálas...

Leon usa tambien de un giro osado, diciendo que ya se oyen:

> Las armas y el bramido De Marte, de furor y ardor ceñido.

Valiente es tambien y original el modo de expresar el siguiente pensamiento:

Llamas, dolores, guerras, Muertes, asolaciones, fieros males Entre tus brazos cierras...

Esta reduplicacion de ideas, esta supresion de conjunciones, esta vehemencia y precipitacion cuando amenaza tan grave riesgo, son muy propias del asunto; y como tales las imitó el poeta español del latino.

La rapidez con que pinta Leon el ejército enemigo, lo numeroso de su escuadra y el Impetu con que vuelan los Arabes á la conquista de España, anuncian la mano ejercitada de un gran maestro:

La lanza ya hlandea
El Arabe cruel, y hiere el viento
Llamando á la pelea;
Innumerable cuento
De escuadras juntas veo en un momento.
Cubre la gente el suelo;

Debajo de las velas desparece
La mar; la voz al cielo
Confusa y varia crece;
El polvo roba el dia y le escurece.
¡Ay! que ya presurosos
Suben las largas naves: ¡ ay! que tienden
Los brazos vigorosos
A los remos, y encienden

Pues el modo de expresar que la escuadra enemiga pasó el estrecho de Gibraltar, presenta una imágen sumamente grande y poética:

Las mares espumosas por do hienden.

El Éolo derecho Hinche la vela en popa; y ancha entrada Per el hercúleo estrecho Con la punta acerada El gran Padre Neptuno da á la armada.

Noréo pregunta á Páris, en la oda de Horacio, cómo no ve á los caudillos griegos que le acosan y estrechan; y del mismo modo el Tajo dice al monarca godo:

> ¡ Ay triste! ¿y aun te tiene El mal dulce regazo? ¿ni llamado Al mal que sobreviene No acorres? ¿ ocupado No ves ya el puerto á Hércules sagrado?

A medida que crece el peligro, crece la agitacion, redóblanse las instancias, y auméntase la celeridad para expresarlas: al llegar ya los invasores, el Tajo grita al Rey:

> Acude, acorre, vuela, Traspasa el alta sierra, ocupa el llano, No perdones la espuela,

No des paz á la mano, Menea fulminando el hierro insano.

Sordo el monarca no atiende á la voz que le llama á defender la patria; y el poeta ofrece en dos hermosas estrofas, imitada la primera de Horacio, los desastres que van á nacer de tan culpable abandono:

; Ay, cuánto de fatiga,
Ay, cuánto de dolor está presente
Al que viste loriga,
Al infante valiente,
A hombres y caballos juntamente!
Y tú, Bétis divino,
De sangre agena y tuya amancillado,
Darás al mar vecino
; Cuánto yelmo quebrado!
; Cuánto cuerpo de nobles destrozado!

Horacio reserva para el fin, como es natural, el rasgo mas fuerte, para dejar en el ánimo una impresion profunda: el término de las desgracias predichas por Neréo será la destruccion de Troya; Leon emplea tambien el mismo artificio; pero luce aquel tino delicado que no se enseña ni se adquiere con facilidad. A un poeta romano le bastaba concluir diciendo meramente, al mencionar el fin de Troya:

> Cuando el plazo fatal traigan los aúos, Troya y sus lares arderán al fuego Del ofendido Griego;

pero un poeta español, al hablar de la esclavitud de su patria, no podia expresarse con esa especie de sequedad é indiferencia; antes bien debia la memoria de tamaña calamidad arrançarle un quejido doloroso, y aparecer suavizado el-tono grave de su canto con cierta modulacion tierna y melancólica; asi lo hizo Leon al anunciar rápidamente la batalla del Guadalete y su fatal éxito :

El furibundo Marte
Cinco luces las haces desordena,
Igual á cada parte:
La sexta; ay! te condena,
O cara patria, á bárbara cadena.

Esto es ser poeta: ¡tanto se distingue el imitador del copista!

9. Ocioso seria detenernos á manifestar por qué han de ser elevados los pensamientos de la oda heróica; pero no creo inútil manifestar con algunos ejemplos en qué consiste la osadía en las figuras, los giros atrevidos, las expresiones enérgicas, que tanto realzan aquel género de composicion. Herrera, mas que ningun otro de nuestros poetas, abunda en bellezas de esta clase: si intenta decir que los Titanes habian sido vencidos, como se suponia á aquellos gigantes hijos de la tierra, la personifica de esta manera audaz:

Y la vencida tierra, A su imperio rebelde, quebrantada Desamparó la guerra, Por la sangrienta espada De Marte, aun con mil muertes no domada.

Nótese hasta la última metáfora cuán valiente y expresiva es.

El poeta necesitaba decir que Marte habia matado á Oromedonte; pero véase el rodeo singular de que usa para representar esta idea:

> Tú solo á Oromedonte Trajiste al hierro agudo de la muerte...

> > 11

ţ.

Ya aparece esta personificada; y un pensamiento comun se ha convertido en una imágen nueva.

Pues si trata Herrera de ofreoer una idea magnífica, las expresiones de que se valga, lo serán igualmente:

> La fama alzara luego Y con las alas de oro la victoria Sobre el giro del fuego, Resonando su gloria Con puro lampo de inmortal victoria.

En su Cancion à la basalla de Lepanto ostenta el poeta la misma valentía, arrojándose á imitar muchos giros de los libros sagrados: para decir que un príncipe se irritó, dirá:

Cercó su corazon de ardiente saña.

Para trazar con una pincelada el poder del enojo de Dios, le dirá hablando de la destruccion de sus enemigos:

y tu ira luego

Los tragó, como arista seca el fuego.

En el ardor del entusiasmo, Herrera lo presenta todo á la vista con vivas imágenes:

Y el Santo de Israel abrió su mano...

ó clamará al mismo Dios :

Vuelve el brazo tendido

Contra este, que aborrece ya ser hombre....

ó amenazará á Grecia con estas expresiones atrevidas:

Dios vengará sus iras en tu muerte; Que llega á tu cerviz con diestra fuerte La aguda espada suya: ¿quién, cuitada, Reprimirá su diestra desatada?

En el delirio de su imaginacion dirigirá la voz

hasta á las cosas inanimadas, cual si fuesen capaces de sentimiento, imitando un hermoso pasage de Isaias:

> Llorad, naves del mar, que es destruida Vuestra vana soberbia y pensamiento....

y graduándose hasta lo sumo el arrebato de su imaginacion, se valdrá de la metáfora mas osada para anunciar al Asia la cólera divina:

á Dios enciende

Tu ira..

En la Cancion á la pérdida del rey Don Sebastian aparece el mismo carácter de Herrera; bastando para comprobarlo, ver la valiente personificacion con que la termina:

Tú, infanda Libia, en cuya seca arena
Murió el vencido Reino Lusitano
Y se acabó su generose gloria,
No estes alegre y de ufamía llena,
Porque tu temerosa y flaca mano
Hubo sin esperanza tal vitoria,
Indina de memoria:
Que si el justo dolor mueve á venganza
Alguna vez el español corage,
Despedazada con aguda lanza
Compensarás muriendo el hecho ultrage;
Y Luco amedrentado, al mar inmenso
Pagará de africana sangre el censo.

En esta estrofa mostró el poeta el atrevimiento que siempre le distingue: el reino de Portugal muere; la Libia triunfa con flaca y temerosa mano; pero ella misma ha de acabar tel vez despedazada por el hierro español: en ningun poeta castellano se halla una imaginacion tan ardiente y tan libre como la de Herrera.

Antes de concluir lo perteneciente á la Oda heróica, citaré un ejemplo clásico que manifieste cual es aquel arrojo laudable que se consiente al poeta lírico, y que impeliéndole en el calor del entusiasmo á quebrantar en la apariencia alguna regla, es en realidad el colmo del arte. Un poeta mediano hubiera empleado mil anuncios pomposos para expresar que iba á cantar la Ascension del Señor; pero el maestro Leon elige el camino mas corto, que es el del entusiasmo: supone, sin decirlo siquiera, que ve al Salvador en el momento mismo de abandonar la tierra, y lleno de pesadumbre por tan inmensa pérdida, le dirige sin detenerse la voz:

; Y dejas, Pastor santo, Tu grey en este valle hondo, escuro, En soledad y lianto; Y tú, rompiendo el puro Aire, te vas al inmortal seguro!

Nótese que la sola palabra y, con que empieza la eda, indica ya la sorpresa, la inquietud, la turbacion: un solo instante va á decidir de la suerte del mundo; y lleno el poeta de este solo pensamiento, da por supuestas las ideas anteriores, y toma un arranque impetuoso que nos sorprende y arrebata. Esto no lo enseñan las reglas; el Genio es quien lo inspira.

10. La segunda clase de odas pertenece al género moral; porque tiene por objeto la alabanza de la virtud. Esto solo indica ya hasta qué punto se diferencie por su índole de la oda heróica: aunque igualmente noble, no ostenta sin embargo tanta osadía; el corazon toma en ella mas parte, pero la imaginacion no

alza tan libre el vuelo: pudiera compararse la oda pindárica á un torrente, y la moral á un rio.

Ŀ.

De los poetas de la antigüedad Horacio es el dechado mas perfecto en esta clase de composiciones, sin que haya existido hasta el dia ninguno que le iguale: su oda á Licino en elogio de la medianía (x del lib. II), la dedicada á Gosfo sobre la quietud que proporciona refrenar las pasiones (xvi, idem) y otras varias de esta clase muestran el tono grave y magestuoso con que deben presentarse en la oda los preceptos morales, no con la frialdad y aridez de una leccion, sino con el colorido y el fuego de la poesía. A veces se ve tambien á Horacio llenarse de una justa indignacion y elevar su tono con vehemencia, como cuando declama contra el lujo ó contra la corrupcion de costumbres.

Aun mas feliz que en otras imitaciones fue en este género Fr. Luis de Leon, de quien es la siguiente oda moral, en que se admira el tono que conviene á esta clase de composicion:

; Qué descansada vida
La del que huye el mundanal rüido,
Y sigue la escondida
Senda por donde han ido
Los pocos sabios que en el mundo han sido!
Que no le enturbia el pecho
De los soberbios grandes el estado,
Ni del dorado techo
Se admira fabricado
Del sabio moro, en jaspe sustentado.
No cura si la fama
Canta con voz su nombre pregonera;
Ni cura si encarama
La lengua lisonjera

Lo que condena la verdad sincera. ¿ Qué presta á mi contento Si soy del vano dedo señalado, Si en busca de este viento Ando desalentado Con ansias vivas, con mortal cuidado? ¡O monte! ¡ó fuente! ¡ó rio! ¡O secreto seguro deleitoso! Roto casi el navío. A vuestro almo reposo Huyo de aqueste mar tempestuoso. Un no rompido sueño, Un dia puro, alegre, libre quiero; No quiero ver el ceño Vanamente severo De á quien la sangre ensalza ó el dinero. Despiértenme las aves Con su cantar sabroso no aprendido. No los cuidados graves De que es siempre seguido El que el ageno arbitrio está atenido. Vivir quiero conmigo, Gozar quiero del bien que debo al cielo, A solas sin testigo. Libre de amor, de zelo, De odio, de esperanza, de recelo. Del monte en la ladera Por mi mano plantado tengo un huerto, Que con la primavera De bella flor cubierto

Por ver acrecentar su hermosura , Desde la cumbre airosa Una fontana pura Hasta llegar corriendo se apresura : Y luego sosegada

Y como codiciosa

Ya muestra en la esperanza el fruto cierto

El paso entre los árboles torciendo, El suelo de pasada De verdura vistiendo Y con diversas flores va esparciendo. El aire el huerto orea, Y ofrece mil olores al sentido; Los árboles menea Con un manso ruido, Que del oro y del cetro pone olvido. Ténganse su tesoro Los que de un falso leño se confian; No es mio ver el lloro De los que desconfian Cuando el cierzo y el ábrego porfian. La combatida antena Cruge, y en ciega noche el claro dia Se torna, al cielo suena Confusa vocería, Y la mar enriquecen á porfía. A mi una pobrecilla Mesa, de amable paz hien abastada, Me basta; y la bajilla De fino oro labrada Sea de quien la mar no teme airada. Y mientras miserablemente se estan los otros abrasando Con sed insaciable Del peligroso mando; Tendido yo á la sombra esté cantando : A la sombra tendido,

Al son dulce acordado

Del plectro sabiamente meneado.

Puesto el atento oido

De yedra y lauro eterno coronado,

Hay una oda de Francisco de la Torre en que se

descubre el designio de imitar á Horacio, á la par de muchas bellezas poéticas:

¡Tirsis! ¡ ah , Tirsis! vuelve y endereza Tu navecilla contrastada y frágil A la seguridad del puerto; mira Oue se te cierra el cielo. El frio Bóreas y el ardiente Noto, Apoderados de la mar insana, Anegaron agora en este piélago Una dichosa nave. Clamó la gente mísera, y el cielo Escondió los clamores y gemidos Entre los rayos y espantosos truenos De su turbada cara. ; Ay, que me dice tu animoso pecho Que tus atrevimientos mal regidos Te ordenan algun caso desastrado Al romper dé tu oriente! ¿ No ves, cuitado, que el hinchado Noto Trae en sus remolinos polvorosos Las imitadas mal seguras alas De un atrevido mozo? ¿No ves que la tormenta rigurosa Viene del abrasado monte, donde Yace muriendo vivo el temerario Encélado y Tiféo? Conoce, desdichado, tu fortuna Y preven á tu mal; que la desdicha Prevenida con tiempo no penetra Tanto como la súbita. ; Ay, que te pierdes! Vuelve, Tirsis, vuelve; Tierra, tierra, que brama tu navío, Hecho prision y cueva sonorosa De los hinchados vientos. Allá se avenga el mar, allá se avengan

Los mal regidos subditos del fiero
Eolo, con soberbios navegantes
Que su furor desprecian.
Miremos la tormenta rigurosa
Desde la playa; que el airado cielo
Menos se encruelece de continuo
Con quien se anima menos.

Rioja era digno de imitar á Horacio; y asi lo hizo, manifestando como él su indignacion contra la temeraria osadía del hombre, en su Oda á la riqueza:

> ; O mal seguro bien! ; ó cuidadosa Riqueza, y cómo á sombra de alegría Y de contento engañas! El que vela en tu alcance y se desvia Del pobre estado y la quietud dichosa, Ocio y seguridad pretende en vano: Pues tras el luengo errar de agua y montañas, Cuando el metal precioso coja á mano, No ha de vér sin cuidado abrir el dia. No sin causa los Dioses te escondieron En las entrañas de la tierra dura : ¿ Mas qué halló difícil y encubierto La sedienta codicia? Turbó la paz segura Con que en la antigua selva florecieron El abeto y el pino, Y trájolos al puerto, Y por campos de mar les dió camino. Abrióse el mar; y abrióse Altamente la tierra; Y salistes del centro al aire claro, Hija de la avaricia, A hacer á los hombres cruda guerra, etc.

Entre los modernos se percibe en las poesías del maestro Fr. Diego Gonzalez su aficion á Horacio y á Fr. Luis de Leon, á quienes estudiaba de continuo, imitándolos á veces con felicidad; y por la misma época Melendez nos ha dejado en una oda moral, dedicada cabalmente á dicho poeta, un buen ejemplar del tono que convicne á esta clase de composiciones:

ODA

De la verdadera paz.

Delio, cuantos el cielo Importunan con súplicas, bañando Con lloro amargo el suelo, Van dulce paz buscando, Y á Dios la estan continuo demandando. Las manos extendidas En su hogar pobre el labrador la implora; Y entre las combatidas Olas de la sonora Mar la demanda el mercader que llora. ¿ Porqué el feroz soldado, \ Rompiendo el fuerte muro, á muerte dura Pone su pecho osado? ; Ay, Delio! asi asegura El oci o blando que la paz procura. Todos la paz desean, Todos se afanan en buscarla...etc. Porque no el verdadero Descanso hallarse puede ni en el oro, Ni en el rico granero, Ni en el eco sonoro Del bélico clarin, causa de lloro; Sino solo en la pura Conciencia, de esperanzas y temores Altamente segura, Que ni bienes mayores Anhela ni del aula los favores; Mas consigo contenta

En grata y no envidiada medianía, A su deber atenta, Solo en el Señor fia, Y veces mil lo ensalza cada dia.

11. La tercera clase de odas comprende las Anacreónticas, asi llamadas del nombre de un poeta griego que adquirió suma gloria cantando sus placeres: al leer sus composiciones, no parecen trabajadas con arte, sino nacidas en un momento de inspiracion: el corazon entusiasmado del poeta le dictaba pensamientos vivos; su imaginacion risueña le presentaba imágenes agradables; y los versos fluian de su labio sin violencia ni esfuerzo: tales son las dotes de la Anacreóntica. Dedicada exclusivamente á celebrar el amor y el vino,

Et juvenum curas et libera vina referre....

nada admite que sea profundo ni elevado; debe mostrar el donaire de una ninfa ó el delirio de una bacante; ser viva, risueña, fogosa; aparecer, en una palabra, como la expresion espontánea del contento que rebosa en el pecho del poeta.

A Horacio no le bastó imitar á Píndaro en la oda heróica y aventajarse á todos en la moral; su talento vario y ameno le condujo igualmente á cantar el amor y los placeres en varias composiciones lindísimas por su delicadeza y suavidad. Ya descubre todo el fuego del amor, si desea que Glicera deponga sus desdenes; (Oda xix, lib. 1.) ya convida con entusiasmo á Hirpino á desechar cuidados y entregarse al deleite; (Oda xi, lib. 11.) ya expresa, en fin, cuantos sentimientos tiernos y apacibles pueden inspirar la pasion y el contento: Horacio parece en estas composiciones el poeta de las Gracias.

Al empezar á declinar la época floreciente de nuestra poesía apareció Villegas, que sin tomar de su maestro Argensola la correccion y el gusto, lució sin embargo en las Eróticas, compuestas en su edad florida, las prendas que recomiendan tales composiciones. Asi es que á pesar de las manchas con que afeó algunas, son en general tan fáciles y agradables que halagan el oido y se graban al punto en la memoria: habiendo logrado que se reconozca á su autor como el poeta antiguo castellano que mas sobresalió en este género. Tradujo é imitó á Anacreonte con bastante acierto, como se ve en estas muestras:

Quiero cantar de Cadmo, Quiero cantar de Atridas; Mas; ay! que de amor solo, Solo canta mi lira. Renuevo el instrumento, Las cuerdas mudo á prisa; Pero si yo de Alcides, Ella de amor suspira. Pues, Héroes valientes, Quedaos desde este dia; Porque ya de amor solo, Solo canta mi lira.

Al Amor descuidado
Cogieron las Pimpleas,
Y con grillos de flores
Al decoro le entregan.
Luego para el rescate
La misma Citerea
Previene muchos dones
Y da grandes riquezas;
Pero cuando lo libre,
Tenga por cosa cierta



Que amor tarde se arranca Si á ser esclavo empieza.

En la anterior composicion se descubre un pensamiento moral, presentado bajo el velo de una alegoría delicada y graciosa; en la siguiente se admira un cuadro bellísimo de la misma clase:

> Amor entre las rosas. No recelando el pico De una que alli volaba Abeja, salió herido; Y luego dando al viento Mil dolorosos gritos, En busca de su Madre Se fue cual torbellino. Hallóla, y arrojado En su gremio, esto dijo: " Madre, yo vengo muerto; Sin duda, Madre, espiro; Que de una sierpecilla Con alas vengo herido, A quien todos abeja Llaman y es basilisco. » Pero Vénus entonces Le respondió á su niño : « Si un animal tan corto Da dolor tan prolijo, Los que tú cada dia Penetras con tus tiros. ¿ Cuánto mas dolorosos Que tú estarán, Cupido? »

Las anteriores composiciones de Anacreonte me traen á la memoria una bellísima de un poeta nuestro, que floreció en tiempo del emperador Cárlos V; Cristobal de Castillejo pintaba de esta suerte

> AL AMOR PRESO. Por unas huertas hermosas



Vagando muy linda Lida, Tejió de lirios y rosas Blancas, frescas y olorosas Una guirnalda florida:

Y andando en esta labor, Viendo á deshora al Amor En las rosas escondido, Con las que ella habia cogido, Prendióle como á traidor.

El muchacho no domado Que nunca pensó prenderse, Viéndose preso y atado, Al principio muy airado Pugnaba por defenderse:

Y en sus alas estribando Forcejaba peleando, Y tentaba, aunque desnudo, De desatarse del nudo Para valerse volando.

Pero viendo la blancura Que sus pechos descubrian, Como leche fresca y pura, Que á su Madre en hermosura Ventaja no conocian;

Y su rostro que á encender Era bastante y mover Con su mucha lozanía Los mismos Dioses, pedia Para dejarse vencer.

Vuelto á Vénus á la hora, Hablándole desde allí Dijo: « Madre, emperadora, Desde hoy mas búsça, señora, Un nuevo Amor para tí. Y esta nueva con oilla

No te mueva ó dé mancilla; Que habiendo yo de reinar, Este es el propio lugar En que se ponga mi silla. »

En las composiciones originales de Villegas se hallan tambien muchos pasages bellísimos por su sencillez: supone, por ejemplo, que va á buscar á su querida, que le espera bajo unos espesos árboles, y encarga al Dios de los huertos que patrocine sus amores:

Príapo, si tardare Y el hortelano hallare Rastro de nuestra huella, Y no hallares disculpa que lo abone, Dirásle que perdone.

Si pide un beso á su querida, manifiesta en la vehemencia de la expresion el fuego que le abrasa:

> Lidia, ¿ qué te acobarda? ¿ No ves que si se tarda Un punto, un solo instante Tu regalado beso, Perderás un amante Y yo perderé el seso?

Cuando celebra el vino, la cadencia de los versos convida á cantarlos :

Al son de las castañas Que saltan en el fuego, Echa vino, muchacho, Beba Lesbia y juguemos...

y cuando en el ardor de la embriaguez recorre para disculparse los objetos de la naturaleza, vemos su locurarretratada en estos versos, traducidos de Anacreonte:

> Bebe la tierra fértil, Y á la tierra las plantas, Las aguas á los vientos,

Los soles á las aguas, A los soles las lunas Y las estrellas claras: ¿ Pues porqué la behida Me vedais, camaradas?

Este es el tono propio de la Anacreóntica, la cual requiere como principales dotes suma facilidad y dulzura.

Mientras reinó el mal gusto, ocupados nuestros poetas en delirar en tono elevado, no dejaron ningunas anacreónticas que merezcan citarse; pero llegada una época mas favorable en el último tercio del pasado siglo, D. José Cadalso y D. José Iglesias ensayaron felizmente la lira en este género; y despues de ellos D. Juan Melendez Valdes sobresalió en él tanto, que quizá le debe los mayores títulos de su gloria.

De Cadalso es la siguiente anacreóntica, que no carece de facilidad y soltura:

¿Quién es aquel que baja Por aquella colina, La botella en la mano. En el rostro la risa, De pámpanos y yedra La cabeza ceñida, Cercado de zagales, Rodeado de ninfas, Que al son de los panderos Dan voces de alegría, Celebran sus hazañas, Aplauden su venida? Sin duda será Baco, El padre de las viñas; Pues no, que es el poeta Autor de esta letrilla.

Es de Iglesias esta otra composicion, que recuerda á Villegas:

Debajo de aquel árbol De ramas bulliciosas, Donde sabrosos trinos El ruiseñor entona, Y entre guijuelas rie La fuente sonorosa; La mesa, ó Nise, ponme Sobre las frescas rosas, Y de sabroso vino Llena, llena mi copa. Y bebamos alegres Brindando en sed beoda, Sin penas, sin cuidados, Sin sustos ni congojas; Y deja que en la corte Los Grandes en buen hora, De adulacion servidos, Con mil cuidados coman.

Melendez mostró en sus anacreónticas pincel mas delicado y colorido mas suave que los anteriores poetas : en algunos de sus cuadros parece descubrirse la mano de Metastasio, como en los dos siguientes :

# EL AMOR MARIPOSA.

11\*

Viendo el Amor un dia Que mil lindas zagalas Huian dél medrosas Por mirarle con armas, Dicen que de picado Les juró la venganza, Y una burla les hizo, Como suya extremada. Tornóse en mariposa,

Los bracitos en alas Y los pies ternezuelos En patitas doradas. Oh, qué bien que parece! ; Oh, qué suelto que vaga, Y ante el sol hace alarde De su púrpura y nácar! Ya en el valle se pierde ; Ya en una flor se pára; Ya otra besa festivo, Y otra ronda y halaga. Las zagalas al verle, Por sus vuelos y gracia Mariposa le juzgan, Y en seguirle no tardan. Una á cogerle llega, Y él la burla y se escapa; Otra en pos va corriendo, Y otra simple le llama. Ya que juntas las mira, En un punto mudada La forma, Amor se muestra Y á todas las abrasa. Mas las alas ligeras En los hombros por gala Se guardó el fementido, Y asi á todos alcanza : Tambien de mariposa Le quedó la inconstancia; Llega, hiere, y de un pecho A herir otro se pasa.

EL AMOR FUGITIVO.

Por morar en mi pecho El traidor Cupidillo, Del seno de su Madre Se ha escapado de Gnido. Sus hermanos le iloran, Y tres besos divinos Dar promete Diene, Si le entregan al hijo. Mil amantes le buscan; Pero nadie ha podido Saber, Dorika, en donde Se esconde el fugitivo. ¿ Daréle yo á Citeres? ¿Le dejaré en su asilo? ¿ O iré á gozar el premio De besos ofrecidos? ; Ay! tú á quien por su Madre Tendrá el alado niño, Dame, dame uno solo, Y tómale, bien mio.

Propia por su natural expresion para los sentimientos tiernos, la voz de Melendez era mas acomodada para cantar los placeres del amor que no los del vino: estos exigen la libertad, si cabe decirlo asi, y la desenvoltura de Villegas; pero á los otros les asienta mejor un acento mas dulce y apacible:

### LA PALOMA DE FILIS.

Donosa palomita,
Asi tu pichon bello
Cada amoroso arrullo
Te pague con un beso,
Que me digas, pues moras
De Filis en el seno,
¿Si entre su nieve sientes
De amor el dulce faego?
¿ Dime, dime, si gusta
Del néctar de Liéo;
O si sus labios tocan
La copa con recelo?

Tú á sus blandos convites Asistes y á sus juegos, En su seno te duermes, Y respiras su aliento. ¿ Se querella? ¿ suspira Turbada? ¿ en el silencio Del valle con frecuencia Los ojos vuelve al cielo? Cuando con blandas alas Te enlazas á su cuello, Ave feliz, dí, ¿ sientes Su corazon inquieto? Av! dímelo, paloma; Asi tu pichon bello Cada amoroso arrullo Te pague con un beso.

12. La gracia y la viveza son las dotes de la Letrilla; género de composicion que no admite un solo pensamiento que no sea sencillo, una expresion que no parezca fácil, un verso que no vuele. Nuestros poetas han sobresalido mucho en este género original de composicion, como puede verse en sus obras, de las que he entresacado varias muestras.

Ya en las anotaciones al canto segundo se pusieron algunas, en las cuales es de admirar la gracia y viveza que supieron lucir los ingenios españoles desde la edad mas temprana de nuestra poesía; no siendo luego de extrañar que al ir acercándose á época mas aventajada, hallemos algunas letrillas tan fáciles y graciosas como esta de Juan de la Encina;

¡Ay triste! que vengo Vencido de amor, Magüera pastor. Mas sano me fuera No ir al mercado, Que no que viniera Tan aquerenciado: Que vengo cuitado Vencido de amor, Magüera pastor.

Con vista alagüera
Miréla y miróme;
Yo no sé quién era,
Mas ella agradóme:
Y fuese y dejóme
Vencido de amor,
Magüera pastor.
De ver su presencia
Quedé cariñoso,
Quedé sin bemencia,
Quedé sin reposo,
Quedé muy cuidoso,
Vencido de amor,
Magüera pastor.

En las poesías del siglo décimosexto no faltan tampoco *letrillas* llenas de viveza y donaire, como esta de D. Diego Hurtado de Mendoza:

Esta es la justicia
Que mandan hacer
Al que por amores
Se quiso prender.
Engañó al mezquino
Mucha hermosura;
Faltó la ventura,
Sobró el desatino:
Errado el camino,
No pudo volver
El que por amores
Se quiso prender.

Entró simple y ciego,

Mas no sin razon, Hizose aficion De lo que era juego; Él encendió el fuego En que habia de arder, Cuando por amores Se quiso prender. Sufra disfavores Hechos por antojo; Háganse del ojo Sus competidores; Y los miradores Échenlo de ver ; Que esta es la justicia Que mandan hacer Al que por amores Se quiso prender. Si acaso algun dia Habla con su dama.

Habla con su dama, Mire ella al que ama Y con él se ria; De envidia y porfía Se ha de mantener El que por amores Se quiso prender.

Diga su cuidado , No sea creido ; Antes que sea oido Sea condenado : Quiera ser mirado , No le quieran ver Al que por amores Se dejó prender.

En una coleccion M. S. de antiguas poesías caste-

llanas, existente en la Biblioteca Real de Paris, he hallado cuatro de este género, sumamente hindas, y que no recuerdo haber visto en ninguna de las varias colecciones impresas que he consultado para esta obra:

## CANTARCILLO.

En la peña y sobre la peña Duerme la Niña y sueña.

La Niña que amor avia De amores se trasportaba, Con su amigo se soñaba, Soñaba, mas no dormia: Que la Niña enamorada

Y en la peña No duerme si amores sueña.

El corazon se le altera Con el sueño que se vió; Si no vió lo que soñó, Soñó lo que ver quisiera; Hace representacion

En la peña
De todo el sueño que sueña.

Sueños son que, Amor, envias A los que trahes desvelados; Pagas despiertos cuidados

Con fingidas alegrías : Quien muere de hambre los dias , Las noches manjares sueña Suso en la peña.

#### CANTARCILLO.

De los tus amores, Carillo, no fies; Cata que no llores Lo que agora ries. ¿No miras la luna, Carillo, menguarse;



Y amor y fortuna Que suelen mudarse? Si puede pasarse, Del bien no te fies; Cata que no llores Lo que agora ries. Pues guárdate, mozo, No estés tan ufano; No quedes en vano, Y el gozo en el pozo: Que Amor no es piadoso; Tú dél no te fies; Cata que no llores Lo que agora ries. No siempre es de dia . Ni siempre hace escuro, Ni el bien de alegría. Carillo, es seguro: Que Amor es perjuro; Tras él no te guies : Cata que no llores Lo que agora ries.

## CANTARCILLO.

Las tierras corrí,
Los mares pasé:
Ventura busqué;
No la hay para mí.
Todos cuantos ví
Salen con ventura;
Para mí ninguna.
Ventura buscaba,
Fortuna tenia;
Razon la pedia,
Amor la negaba;
Mi fe firme estaba,

Mas no mi ventura;
Pues no veo ninguna.
La pena sufria
Por mi pasatiempo;
Pensaba que un tiempo
Tras otro venia:
La ventura mia
Trocóse en fortuna;
Para múninguna.

### VILLANCICO.

Pastores, herido vengo
De un mal que no tiene cura;
Pues le ha de sanar ventura,
Y no la tengo.

¿ Qué remedio, qué favor Podrá valerme, pastores; Pues que yo muero de amor Y me matan disfavores? Esta pena que sostengo Mas mal que muerte asigura; Pues la ha de sanar ventura, Y no la tengo.

Pastores, el mal que siento,
No le causa la herida;
Pues aunque cueste la vida;
Es barato su tormento:
Que la pena con que vengo,
Es ver que de mi locura
Es el remedio ventura;
Y no la tengo.

Cabalmente en el siglo decimoséptimo, tan aciago para nuestra literatura, florecieron Villegas y Góngora: los dos ingenios tal vez que ha poseido España mas acomodados para estas leves composiciones y otras semejantes: el primero mostró en algunas de sus cantilenas un pincel tan ligero, como se nota en la siguiente:

Aquellos dos verdugos . De las flores y pechos, El Amor y la abeja A un rosal concurrieron : Lleva armado el muchacho De saetas el cuello, Y la bestia su pico De aguijones de hierro. Ella va susurrando, Caracoles haciendo; Y él criando mil risas Y cantando mil versos. Pero dieron venganza Luego á flores y pechos, Ella muerta quedando, Y él herido volviendo.

Góngora ofrece tambien en sus romances cortos y letrillas modelos bellísimos por su gracia y soltura:

La mas bella nina
De nuestro lugar,
Hoy viüda y sola,
Y ayer por časar,
Viendo que sus ojos
A la guerra van,
A su madre dice,
Que escucha su mal:
Dejadme llorar
Orillas del mar.
Pues me disteis, madre,
En tan tierna edad
Tan corto el placer,
Tan largo el pesar;
Y me cautivastes

De quien hoy se va Y lleva las llaves De mi libertad, Dejadme llorar Orillas del mar.

Dulce madre mia, ¿Quién no llorará, " Aunque tenga el pecho Como un pedernal, Y no dará voces Viendo marchitar Los mas verdes años De mi mocedad? Dejadme llorar Orillas del mar. · Váyanse las noches, Pues ido se han Los ojos que hacian Los mios velar; Váyanse y no vean Tanta soledad, Despues que en mi lecho Sobra la mitad : Dejadme llorar Orillas del mare,

Lejos de desdeñarlos, la letrilla admite como propios los pensamientos mas sencillos. Un amante ve venir á su querida, y canta entusiasmado:

> Fertiliza tu vega, Dichoso Tóvmes, Porque viene mi nina Cogiendo flores. De la fértil vega Y el estéril bosque

Los vecinos campos Maticen y broten Lirios y claveles De vanios colores; Porque viene mi niña Cogiendo flores.

El Céfiro blando Sus yerbas retoce, Y en las frescas ramas Claros ruiseñores Saluden al dia Con sus dulces voces; Porque viene mi niña Cogiendo slores.

Despues de la extravagancia de nuestros cultos, nos parece que respiramos al oir á Cadalso llevar la letrilla á este punto de sencillez:

> De este modo ponderaba Un mocente pastor . A la ninfa á quien amaba, La eficacia de su amor : ¿ Ves cuántas flores al prado La primavera presto? Pues mira, dueño adorado, Mas veces te quiero yo. ' ¿ Ves cuánta arena dorado Tajo en sus aguas llevó? Pµes mira , Filis amada , Mas veces te quiero yo. ¿ Ves al salir de la Aurora Cuánta avecilla cantó? Pues mira, hermosa pastora, Mas veces te quiero yo. ¿ Ves la nieve derretida

Cuánto arroyuelo formó?



Pues mira, bien de mi vida,
Mas veces te quiero yo.
¿ Ves cuánta abeja industriosa
De esa colmena salió?
Pues mira, ingrata y hermosa,
Mas veces te quiero yo.
¿ Ves cuántas gracias la mano
De las deidådes te dió?
Pues mira, dueño tirano,
Mas veces te quiero yo.

En algunas letrillas de D. José Iglesias se nota con gusto cierta malicia inocente, si cabe decirse asi, que aumenta la gracia de estas composiciones, sin menoscabar su nativa sencillez:

> Dos tórtolas tiernas Qué Alexi en un nido Se encontro á la aurora, Me regaló fino. De miel una orzuela Yo en pago le envio, Y mas și tuviera Presentes mas ricos; Que el panal mas dulce Para el gusto mio Solo es ver el rostro De mi pastorcillo: Y mas cuando ufano Me da un canastillo De frescas manzanas, Llenas de rocio. Luego que en mis brazos Ve que lo he cogido; Se rie y me dice. . . . . Mas no, no lo digo..

OTRA.

Mańanita alegre Del señor San Juan Al pie de la fuente Del rojo arenal, Con un liston verde, Que eché por sedal, Y un alfiler corvo Me puse á pescar. Llegóse al estánque Mi tierno zagal, Y en estas palabras Me empezó á burlar : « Cruel pastorcilla. ¿ Dónde pez habrá. Que á tan dulce muerte No quiera llegar? . Yo así de él, y dije: « ¿ Tú tambien querrás ?\* 'Y este pececillo No, no se me irá. »

Melendez mostró tambien fino talento en esta clase de composicion: difícil es, por ejemplo, expresar la lucha que sufre un amante tímido con tanta sencillez y verdad como lo hizo aquel poeta en la siguiente letrilla:

Si quiero atreverme,
No sé qué decir.
En la aguda pena
Que me hace sufrir
El Niño vendado
Desde que te vi,
Mil veces, zagala,
Te voy a pedir

Remedio; mas luego Que llego ante tí, Si quiero atreverme, No sé que decir.

Las voces me faltan,
Y mi frenesí
Con débiles ayes
Las piensa suplir;
Pero el Dios aleve
Se burla de mí,
Pues cuando mas ciego
Voy el labio á abrir,
Si quiero atreverme,
No sé que decir.

Entences sus fuegos
Empieza á sentir
Tan vivos el alma,
Que pienso morir:
Procuro dar voces,
Llorar y gemir;
Empero si anhelo
Mi afan descubrir,
Si quiero atreverme,
No sé que decir.

¡ Ah! si tu, zagala,
Pudieras oir
Mis tiernos suspiros,
Yo fuera feliz.
Yo, Filis, lo fuera;
Mas ; triste de mí!
Que empiezo á quejarme
Mil veces; y al fin
Si quiero atreverme,
No sé qué decir.

Nuestros poetas han manejado tambien con mucho éxito la letrilla satírica, cuyo solo nombre indica cuáles

son sus condiciones esenciales: viveza y facilidad por una parte, y malicia y agudeza por otra. Góngora y Quevedo lucieron mucho en estas composiciones, á que los inclinaba su festivo ingenio; y á últimos del pasado siglo imitó felizmente al segundo D. José Iglesias, que si bien no estaba dotado de las dotes sobresalientes de su modelo, nació en una época en que le fue fácil no incurrir en sus mas notables defectos.

En Quevedo era tan natural el chiste, que no necesitaba para derramarlo sino dejar correr la pluma:

Que no tenga por molesto
En Doña Luisa Don Juan
Ver que á puro soliman
Traiga medio turco el gesto;
Porque piensa que con esto
Ha de agradar á la gente:
¡Mal haya quien lo consiente!.
Oue adore á Bolisa un brato.

Que adore á Belisa un hruto, Y que ella olvide sus leyes, Sino es cual la de los reyes Adoracion con tributo; Que á todos les venda el fruto, Cuya flor llevó el ausente: ¡ Mal haya quien lo consiente! Y que la viuda enlutada

Les jure á todos por cierto
Que de miedo de su muerto
Siempre duerme acompañada;
Que de noche esté abrazada
Por esto de algun valiente:
¡ Mal haya quien lo consiente!...

Y cuando trate de ponderar lo que puede el interes, lo hará con esta novedad y gracejo:

Poderoso caballero Es Don dinero.



Madre, yo al oro me humillo, El es mi amante y mi amado;
Pues de puro enamorado,
De continuo anda amarillo:
Que pues doblon ó sencillo
Hace todo cuanto quiero,
Poderoso caballero
Es Don dinero.

Es galan y es como un oro,
Tiene quebrado el color,
Persoua de gran valor,
Tan cristiano como moro:
Pues que da y quita el décoro,
Y quebranta cualquier fuero,
Poderoso caballero
Es Don dinero.

Nunca vi damas ingratas A su gusto y aficion, Que á las caras de un doblon Hacen las caras baratas; Y pues les hace bravatas Desde una bolsa de cuero, Poderoso caballero Es Don dimero.

El ingenio de Góngora, fácil, libre y mordaz, se brindaba de buen grado á esta clase de composiciones, en que se aventajó mucho:

> Que esté la bella casada Bien vestida y mal celada, Bien puede ser;

Mas que el bueno del marido No sepa quién dió el vestido, No puede ser.

Que anochezca cano el viejo Y que amanezca bermejo, Bien puede ser; Mas que á creer nos estreche Que es milagro y no escabeche, No puede ser.

Que la del color quebrado Culpe al barro colorado, Bien puede ser;

Mas que no entendamos todos Que aquestos barros son lodos, No puede ser.

Que sea médico mas grave Quien mas aforismos sabe, Bien puede ser,

. Mas que no sea mas experto El que mas hubiere muerto , No puede ser

Que se emplee el que es discreto En hacer un buen soneto, Bien puede ser;

Mas que un menguado no sea El que en hacer dos se emplea, No puede ser.

Que junte un rico avariento Los doblones ciento á ciento, . Bien puede ser,

Mas que el sucesor gentil No los gaste mil á mil, No puede ser.

Para probar cuán difícil sea igualar á Góngora en soltura y ligereza, insertamos la siguiente letrilla:

Da bienes fortuna Que no estan escritos; Cuando pitos flautas, Cuando flautas pitos.

¡ Qué diversas sendas Se suelen seguir

En el repartir Las honras y haciendas! A unos da encomiendas, A otros sambenitos : Cuando pitos flautas, etc. A veces despoja De choza y apero Al mayor cabrero; Y á quien se le antoja, La cabra mas coja Pario dos cabritos: Cuando pitos flautas, etc. Porque en una aldea Un pobre mancebo Hurtó solo un huevo, Al sol bambonea; Y otro se pasea . .Con cien mil delitos : Cuando pitos flautas, Cuando flautas pitos.

13. El Romance es en realidad la poesía nacional de España: asuntos, pensamientos, imágenes, vergificación, todo es original, todo propio, nada tomado de antiguos ni de modernos. En esta especie de composición poseemos una riqueza inmensa, que no han llegado á agotar tantas colecciones de varias clases como se han publicado dentro y fuera del reino: no dudando aconsejar á los jóvenes que en ella deben estudiar la índole peculiar de nuestra poesía, y aprender sobre todo á exponer con sencillez pensamientos originales. La flexibilidad de esta clase de composicion la hace tan varia, que ha servido para cantar mil asuntos diferentes; al paso que su cadencia, igualmente fácil que grata, ha logrado que el pueblo la

prefiera para sus cantares. Asi es que el romance es propiamente la poesía lírica de los Españoles, y la que ha servido para conservar por medio de la tradicion vocal la memoria de hechos ilustres; siendo los romances mas antiguos los históricos, como los del Cid, los de Bernardo del Carpio y otros de igual clase, alusivos, por decirlo asi, á nuestros siglos heróicos. Despues en la época del galanteo cundió el gusto de los romances moriscos, en que se nota menos nervio é interes, pero mas gala y lozanía; hasta que al fin, cansados los poetas de tomar un disfraz tan hermoso para cantar amores y guerras, prefirieron dedicarse á los romances pastoriles. No sé si aquella clase de composicion ganó con ello suavidad y dulzura; pero de cierto perdió originalidad y vigor, exponiéndose á desfallecer luego lánguida y descolorida, como ya se echa de ver en las composiciones del Principe de Esquilache, último escritor en que se perciben restos de la riqueza que ostentó el romance en el siglo decimoseptimo.

Por no dejar nada en que no se ensayase este género de poesía, le acomedaron sin esfuerzo algunos poetas al tono de la burla, componiendo romances jocosos; como lo practicaron Góngora y Quevedo, haciendo gala juntamente de chiste en los pensamientos y de facilidad en la expresion.

Presentaré algunas muestras de las cuatro clases de romanos que he indicado, para que pueda formarse juicio de cada una de ellas.

ROMANCE HISTÓRICO.

Desafío del Lid.

Non es de sesudos homes Ni de infanzones de pro

Facer denuesto á un fidalgo, Que es tenudo en mas que vos. Non los fuentes barraganes Del vueso ardid tan feroz Prueban con homes ancianos El su juvenil furor. Non son buenas fechorías Que los homes de Leon Fieran en el rostro á un viejo, Y no el pecho á un infanzon. • Cuidárais que era mi padre De Lain Calvo sucesor, Y que no sufren los tuertos Los que han de buenos blason. Mas cómo vos atrevisteis A un home, que solo Dios, Siendo yo su fijo, puede Facer aquesto, otro non? La su noble faz ñublasteis Con nube de deshonor, Mas yo desfaré la niebla; Que es mi fuerza la del sol. Que la sangre dispercude Mancha que finca en la honor, Y ha de ser, si bien me lembro, Con sangre del malhechor. La vuesa, Conde tirano, Lo será; pues sa furor Os movió á desaguisado Privándovos de razon. Mano en mi padre pusisteis Delante el Rey con furor; Cuidá que lo denodasteis, Y que soy su fijo yo." Mal fecho ficisteis, Condc, Yo vos reto de traidor, Y catad si vos atiendo',



Si me causaréis pavor.
Diego Lainez me fizo
Bien cendrado en su crisol,
Yo probaré en vos mis fuerzas
Y en vuesa mala intención:
Non vos valdrá el ardimiento
De mañero lidiador,
Pues para me combatir
Traigo mi espada y troton.

Aquesto al Conde Lozano
Dijo el buen Cid Campeador,
Que despues por sus fazañas
Este nombre merecio.
Dióle la muerte y vengóse;
La cabeza le corté;
Y con ella ante su padre
Contento se afinojó.

ROMANCE MORISCO.

Desafio de Tarfe.

Si tienes el corazon, Zayde, como la arrogancia. Y á medida de las manos Dejas volar las palabras: Si en la Vega escaramuzas, Como entre las damas hablas, Y en el caballo revuelves El cuerpo como en las zambras : Si el aire de los bohordos Tienes en jugar la lanza, Y como danzas la toca, Con la cimitarra danzas; Si eres tan diestro en la guerra Como en pasear la plaza, Y como á fiestas te aplicas, Te aplicas á las batallas; Si como el galan ornato,

Usas la lucida malle, Y oyes el son de la trompa, Como el son de la dulzaina; Si como en el regocijo Tiras gallardo las cañas, En el campo al enemigo Le atropellas y maltratas; Si respondes en presencia, Como en ausencia te alabas; Sal á ver si te defiendes Como en el Alhambra agravias : Y si no osas salir solo, 🖫 Como lo está el que te aguarda, Algunos de tus amigos Para que te ayuden saca. Que los buenos caballeros No en palacio ni entre damas Se aprovechan de la lengua, Que es donde las manos callan; Pero aqui que hablan las manos, Ven y verás cómo habla El que delante del Rey Por su respeto callaba. \* Esto el moro Tarfe escribe Con tanta cólera y rabia, Que donde pone la pluma, El delgado papel rasga. Y llamando á un page suyo,. Le dijo: « Vete al Alhambra, Y en secreto al moro Zayde

Da de mi parte esta carta; Y dirásle que le espero Donde las corrientes aguas Del cristalino Genil Al Generalife bañan. »

#### ROMANCE PASTORIL.

El tronco de ovas vestido De un álamo verde y blanco Entre espadañas y juncos Bañaba el agua del Tajo, Y las puntas de su altura Del ardiente sol los rayos, Y todo el árbol dos vides Entre racimos y lazos. Al son del agua y las ramas Heria el Céfiro manso En las plateadas hojas Tronco, punta, vides y árbol. Este con llorosos ojos Mirando estaba Belardo. Por que fue un tiempo su gloria, Como ahora es su cuidado. Vió de dos tórtolas bellas Tejido un nido en lo alto, Y que con arrullos roncos Los picos se estan besando. Tomó una piedra el pastor, Y esparció en el aire vano Ramas, tórtolas y nido, Diciendo alegre y ufano:

" Dejad la dulce acogida; Que la que el Amor me dió, Envidia me la quitó, Y envidia os quita la vida. Piérdase vuestra amistad, Pues que se perdió la mía; Que no ha de haber companía, Donde está mi soledad. »

Esto diciendo el pastor, Desde el tronco está mirando A donde irán á parar Los amantes desdichados.
Y vió que en un verde pino
Otra vez se estan besando;
Admirése y prosiguió,
Olvidado de su llanto:
- Voluntades que avasallas,
Amor, con tu fuerza y arte;
¿ Quién habrá que las aparte,
Si apartallas es juntallas?
Pues que del nido os eché,
Y ya teneis companía,
Quiero esperar que algun dia

Con Filis me juntaré.

ROMANCE JOCOSO.

La vieja rebuscona.

Una incrédula de años, De las que niegan el fué, Y al limbo dan tragantonas Callando el Matusalen, De las que detras del moño Han procurado esconder, Sino el agua del bautismo, Las edades de la fe. Buscaba en los muladares Los abuelos del papel; No quise decir andrajos, Porque no se afrente el-leer. Pue pues muy contemplativa La vejezuela esta yez, Y quedose asi elevada En un trapajo de bien: Tarazon de cuello era . De aquellos que solian ser . Mas azules que los cielos, Mas entonados que jues. Y bamboleando un diente,

Volatin de la vejez ,
Dijo con la voz sin huesos ,
Y remedando el sorber :
« Lo que ayer era estropajo ,
Que desechó la sarten ,
Hoy pliego manda dos mundos
Y está amenazando tres.

Buen andrajo, cuando seas, Pues que todo puede ser, O provision ó decreto O letra de Genoves; Acuérdate que en tu busca Con este palo seez Te saqué de la basura Para tornarte á nacer. » En esto haciendo cosquillas Al muladar con el pie, Llamada de la vislumbre Y asustando el interes. Sfes diamante, no es diamante, Sacó envuelto en un cordel Un casquillo de un espejo, Perdido por hacer bien, Miróse la viejecilla Prendiéndose an alfiler, Y vió su orejon con tocas Donde buscó un Aranjuez: . Dos cabos de ojos gastados, Con caducas por niñez, Y a boca de noche un diente: Cerca ya de oscurecer. Mas que cabellos arrugas En su cáscara de nuez. Pinzas por nariz, y barba Con que el hablan es morder. Y arrojandole en el anelo,

Dijo con rostro cruel:

Bien supo lo que se hizo
Quien te echó donde te ves.

Señeras, si aquesto propio
Os llegare a suceder,
Arrojar la cara importa;
Que el espejo no hay porqué.

Despues de ver cómo se presta el Romance a tan varios asuntos, no parecerá mal oir el parecer del famoso Lope de Vega, cuando en uno de sus prólogos se expresaba con este entusiasmo, hablando de los romances: « Algunos quieren que sean la cartilla de los poetas; pero yo no lo siento asi: antes bien los hallo capaces, no solo de exprimir y declarar cualquier concepto con fácil dulaura, pero de proseguir toda grave accion de numeroso poema, y soy tan de veras español, que por ser en nuestro idioma natural este género, no me puedo persuadir que no sea digno de toda estimacion. Los versos sueltos italianos imitaron á los heróicos latinos; y los españoles en estos, dándoles mas la gracia de los asonantes, que es sonora y dulcísima. »

14. La Cancion, cual su propio nombre denota, es una poesía que se supone destinada á la música; y de esta circunstancia se derivan sus reglas peculiares: el menor discurso ó raciocinio, todo lo que descubra esfuerzo, cuanto anuncie tibieza ó flojedad, se opone manifiestamente á su propia naturaleza. Un poeta no canta sino entusiasmado; y el entusiasmo se manifiesta en el fuego de los sentimientos, en la viveza de las imágenes, en la energía de las expresiones. Así es que la cancion debe valerse del len-

guaje animado de las pasiones y pintar vivamente los objetos: un momento de frialdad ó de lentitud basta para destruir su deleite.

Cuando Garcilaso escogió por argumento de su malhadada cancion la lucha de la razon y del deseo, se expuso gravemente á dar contra un escollo, engolfándose en la moral y en la metafísica, de donde á duras penas pudiera salir sin descubrir en su composicion, afectacion y frialdad. No manifiesta por cierto tener que luchar mucho con el ímpetu de su pasion el que describe asi sus pasos:

No vine por mis pies á tantos daños; Fuerza de mis destinos me trujeron, Y á la que me atormenta, me entregaron: · Mi razon y juicio bien creveron · Guardarme, como en los pasados años De otros graves peligros me guardaron. Mas cuando los pasados compararon Con los que venir vieron, no sabian Lo que hacer de sí ni dá meterse ; Que luego empezó á verse, . La fuerza y el rigor con que venian. Mas de pura vergüenza constreñida, Con tardo paso y corazon medroso Al fin ya mi razon salió al camino: Cuanto era el enemigo mas vecino, Tanto mas el recelo temeroso Le mostraba el peligro de su vida: Pensar en el temor de ser vencida La sangre alguna vez le calentaba; Mas el mismo temor se la enfriaba.

A la frialdad unió alguna vez el poeta una bajeza indigna de cualquiera poesía, y mucho mas de una tan

esmerada cual debe serlo la cancion:

Corrime gravemente, que una cosa
Tan sin razon hubiese asi pasado:
Luego siguió el dolor al corrimiento
De ver mi reino en manos de quien cuento
Que me da vida y muerte cada dia,
y Y es la mas moderada tiranta.

Ni se libertó tampoco Garcilaso de los pensamientos sutiles y alambicados, que tanto desdicen del tono vehemente de la cancion:

De los cabellos de oro fue tejida

La red que fabricó mi sentimiento,

Do mi razon revuelta y enredada

Con gran vergüenza suya y corrimiento,

Sujeta al apetito y sometida

En público adulterio fue tomada,

Del cielo y de la tierra contemplada.

En esta composicion de Garcilaso me parece ver á un doctor, que discurre y argumenta cual pudiera hacerlo en un aula; pero no descubro cuadros vivos y animados; capaces de servir de modelo á un pintor, como algunos de los que contiene la célebre cancion de Mira de Améscua:

Ufano, alegre, altivo, enamorado, Rompiendo el aire el pardo jilguerillo, Se sentó en los pimpollos de una haya; Y con su pico de marfil nevado De su pechuelo blanco y amarillo La pluma concertó pajiza y buya; Y zeloso se ensaya A discantar en alto contrapunto Sus zelos y amor junto; Y al ramillo y al ppado y á las flores Libre y ufano cuenta sus amores.

Mas ; ay! que en este estado
El cazador cruel, de astucia armado,
Escondido le acecha,
Y al tierno corazon aguda flecha
Tira con mano esquiva,
Y envuelto en sangre en tierra lo derriba.
¡ Ay, vida mal lograda,
Retrato de mi suerte desdichada!

Rica con sus penachos y copetes, Ufana y loca-con ligero vuelo Se remonta la garza, á las estrellas; Y paliendo sus negros martinetes, Procura ser allá cerea del cielo La reina sola de las aves bellas; Y por ser ella de ellas La que mas altanera se remonta, Ya, se encubre y trasmonta, A los ojos del lince mas atentos, Y se contempla reina de los vientos. Mas ; ay! que en la alta nube El águila la vió y al cielo sube, Donde con pico y garra El pecho candidísimo dsagarra Del bello airon, que quiso-Volar tan alto con tan corto aviso. Ay, pájaro altanero, Retrate de mi suerte verdadero!

Gil Polo, continuador de la Diana de Jorge de Montemayor, lució en sus canciones tanta gracia y amenidad, tanta facilidad y dulzura, que algunas pueden servir de modelo:

> Cuando con mil colores divisado Viene el verano en el ameno suelo, El campo hermoso está, sereno el cielo; Rico el paster y próspero el ganado:

Filomena por árboles floridos Da sus gemidos; Hay fuentes bellas, Y en torno de ellas Cantos suaves De ninfas y aves; Mas si Elvinia de alli sus ojos parte, Habrá contino invierno en toda parte. Cuando el helado cierzo de hermosura Despoja yerbas, árboles y flores, El canto dejan ya los ruiseñores,... Y queda el yermo campo sin verdura : 🕟 Mil horas son mas largas que los dias Las noches frias; Espesa niebla Con la tiniebla Oscura y triste El aire viste; Mas salga Elvinia al campo, y por do quiera Renovará la alegre primavera.

La cancion pastoril en que representa el mismo poeta á Galatea jugando á orillas del mar (de la cual se han citado ya algunas estrofas) es una composicion tan primorosa, que no tengo noticia de ninguna otra de su clase que se le iguale. ¡Con cuanta naturalidad y viveza expresa en ella un enamorado el sentimiento que le anima!

Ninfa hermosa, no te vea Jugar con el mar horrendo; Y aunque mas placer te sea, Huye del mar, Galatea, Como estás de Licio huyendo. Deja ahora de jugar, Que me es dolor importuno; No me hagas mas penar,



Que en verte cerca del mar,
Tengo zelos de Neptuno.
Deja la seca ribera,
Do está el alga infructuosa;
Guarda que no salga afuera
Alguna marina fiera
Enroscada y escamosa.
Huye ya, y mira que siento
Por tí dolores sobrados;
Porque con doble tormento
Zelos ma da tu contento,

Y tu peligro cuidados.

Entre las descripciones bellísimas asoma siempre el entusiasmo y la ternura del corazon:

Ven conmigo al bosque amene

'Y al apacible sombrío,
De olorosas flores lleno,
Do en el dia mas sereno
No es enojoso el estío.
Si el agua te és placentera,
Hay alli fuente tan bella,
Que para ser la prímera
Entre todas, solo espera
Que tú te laves en ella.

Pero un amante se olvida de sí mismo cuando ve en riesgo á su querida, y redobla sus instancias para apartarla del peligro:

> Mas desprecia cuanto quieras A tu pastor, Galatea; Solo que en estas riberas Cerca de las ondas fieras Con mis ojos no te vea. ¿ Qué pensamiento mejor Orilla el mar puede hallarse

Que escuchar el ruiseñor,
Coger la olorosa flor,
Y en agua clara lavarse?
¡ Pluguiera á Dios que gozaras
De nuestro campo y ribera;
Y porque mas lo preciaras.
Ojalá tú lo probaras
Antes que yo lo dijera!

Esta cancion acaba con la misma gracia que brilla en toda ella:

Licio mucho mas le hablara, Y tenia mas que hablalle, Si ella no se lo estorbara; Que con desdeñosa cara Al triste dice que calle. Volvió á sus juegos la fiera, Y á sus llantos el pastor; Y de la misma manera Ella queda en la ribera Y él en su mismo dolor.

La voz de este ameno poeta, igualmente apacible que clara y sonora, era la mas á propósito para esta clase de composiciones: no cabe quejarse de la tiranía del amor ó celebrar sus encantos con acento mas apasionado y suave que el que empleó Gil Polo en otra cancion: de este modo se lamenta en ella un pastor desgraciado:

Las mansas ovejuelas van huyendo Los carníceros lobos que pretenden Sus carnes engordar con pasto ageno; Las benignas palomas se defienden Y se recogen todas en oyendo El bravo son del espantoso trueno; El bosque y prado ameno, Si el cielo el agua clara no le envia, La pide á gran porfía; Y á su contrario cada cual resiste: Solo el amante triste Sufre su furia y ásperas hazañas, Y deja que deshaga sus entrañas.

El pastor feliz contesta de esta suerte, enagenado de gozo y entusiasmo:

No presumais, pastores, de gozaros
Con cantos, flores, rios, primaveras;
Si no está el pecho blando y amoroso,
¿ A quién cantais canciones placenteras?
¿ A qué sirve de flores coronaros?
¿ Cómo os agrada el rio caudaloso
Ni el tiempo deleitoso?
Yo a mi pastora canto mis amores,
Y le presento flores,
Y asentado par de ella en la ribera
Gozo la primavera:
Y pues son tus dulzuras tan extrañas,
Benigno Amor, no dejes mis entrañas.

Casi superfluo parecerá advertir que una versificacion que se supone destinada al canto, debe ser mas limada y sonora, mas fluida y apacible que ninguna otra; el mas leve descuido se reputa en ella gravísima falta.

15. El *Epigrama*, parto exclusivo del ingenio, tiene por divisa la brevedad y la agudeza: ha de nacer, por decirlo asi, espontaneamente y en un instante, como algunas flores del campo.

Los Griegos tomaban la voz epigrama en una acepcion mas extensa que nosotros, como se echa de ver no solo por el significado riguroso de la palabra misma, sino por las muestras que nos han dejado: entre ellas hay algunos epigramas notables por lo ingenioso del pensamiento y la sencillez de la expresion; tal es, á mi ver, el siguiente, cuyo sentido he procurado conservar:

#### INSCRIPCION

Sobre una estatua de Niobe.

Por la celeste venganza Quedé en mármol convertida; Mas el arte tanto alcanza Que en el mármol me da vida.

De los Latinos tenemos la coleccion completa de Marcial, sobradamente copiosa para que sea toda ella escogida; pero que es tal vez el mas rico tesoro en este género, aunque haya confirmado la posteridad el juicio que de su obra formó el mismo poeta; hay en ella muchos epigramas malos, algunos medianos, y otros buenos.

España puede lisonjearse, no solo de haber dado el ser al meucionado poeta latino, sino de haber ostentado en todas épocas el ingenio vivo y agudo de sus naturales, muy apto para esta clase de composicion; en la cual se distinguieron mucho, entre los antiguos poetas, Baltasar de Alcázar y Salvador Polo de Medina, y entre los modernos, el erudito Don Juan de Iriarte y el ameno D. José Iglesias. Estos son tal vez los que han compuesto en castellano mayor número de epigramas; pero otros poetas han sembrado muchos en sus obras, y no pocos llenos de agudeza y donaire. Para dar alguna idea de esta clase de composicion, se insertan á continuacion varias muestras:

Cavando un sepulcro un hombre, Sacó largo, corvo y grueso, Entre otros muchos un hueso
Que cuerno tiene por nombre:
Volvióle al sepulcro al punto;
Y viéndole un cortesano,
Dijo: « bien haceis, hermano,
Que es hueso de ese difunto. »

Polo de Medina.

## EPITAPIO DE UN VALENTON.

Rendí, rompí, derribé,
Rajé, deshice, prendí,
Desafié, desmentí,
Vencí, acuchillé, maté.
Fuí tan bravo, que me alabo
En la misma sepultura;
Matóme una calentura:
¿Cuál de los dos es mas bravo?
Lope de Vega.

### LAS TOSES.

Cuatro dientes te quedaron, Si bien me acuerdo; mas dos, Elia, de una tos volaron, Los otros dos de otra tos: Seguramente toser Puedes ya todos los dias; Pues no tiene en tus encías La tercera tos que hacer.

De Marcial, traducido por Bartolomé de Argensola.

Mostróme Ines por retrato De su belleza los pies; Yo le dije: « eso es, Ines, Buscar cinco pies al gato. » Rióse; y como eran bellos, Y ella por extremo bella,

# AL CANTO IV.

Arremetí por cogella,

Y escapóseme por ellos.

Baltasar de Alcázas

EPITAFIO.

Solo murió de constante La que está bajo esta losa : Acércate, caminante, Pues no murió tal amante De enfermedad contagiosa.

Don José Cadalso.

A la boda de Vénus con Vulcano.

Vénus alegre y mocita; Vulcano viejo y zeloso; Marte amigo del esposo.... ¡Ay, qué boda tan bonita!

Del mismo autor.

### EPITAFIO.

A un ignorante que dejó una copiosa librería.

De libros un gran caudal Aqui un ético dejó: No temais comprarlos, no, Que no se les pegó el mal.

Don Juan de Iriarte.

### LA VISION.

Por cierto barrio pasaba Noche estiva; y á una reja Miré acaso, y vi á una vieja Que las pulgas se miraba: Juzguéla infernal dragon, Di un grito y le hice la cruz; Y apagando ella la luz, Despareció la vision.

Don José Iglesius.



Dice la calva María Que es suyo propio el cabello: Y dice bien, que de balde No se le da el peluquero.

Don Leon de Arroyal.

EPITAFIO.

Aqui Fray Diego reposa: Y jamas hizo otra cosa.

Don Pablo Jérica.

16. A primera vista parece tan fácil el Madrigal, que cualquier versificador se aventura á lucir en él su talento: asi es que en pocos géneros de composicion se hallan comunmente pemamientos mas insulsos, cuando no sean ridículos. Es necesario tanto tino para reunir en brevísimo espacio las prendas que el madrigal requiere, que son muy pocos los que pueden citarse en que esté expresado un pensamiento ingenioso con la delicadeza y sencillez que se admira en el siguiente de Gutierre de Cetina:

Ojos claros serenos,
Si de dulce mirar sois celebrados,
¿Porqué si me mirais, mirais airados?
Si cuanto mas piadosos
Mas bellos pareceis á quien os mira,
¿Porqué á mí solo me mirais con ira?
Ojos claros serenos,
Ya que asi me mirais, miradme al menos.

Este otro madrigal de Luis Martin es tan lindo y delicado que parece un cuadro de miniatura:

Iba cogiendo flores Y guardando en la falda Mi ninfa para hacer una guirnalda; Mas primero las toca A los rosados labios de su boca,
Y les da de su aliento los ofores.
Y estaba (por su bien) entre una rosa
Una abeja escondida,
Su dulce humor hurtando;
Y como en la hermosa
Flor de los labios se halló, atrevida
La picó, sacó miel, fuese volando.

17. Boileau pondera hasta tal punto la dificultad del Soneto, que pretende que uno solo, como esté libre de defectos, vale tanto como un largo poema; y aunque esta opinion no deje de parecerme extremada, creo que tuvo mucha razon en decir que Apolo inventó por capricho el soneto para mortificar á los poetas. Es tan difícil, en efecto, que el pensamiento salga como vaciado en un molde sin que falte ni sobre nada; que corra sin detenerse, adelantando siempre y concluyendo precisamente en el término fatal; que no encierre la composicion ni un verso flojo ni una circunstancia inútil ni una palabra ociosa; que no és extraño que entre millares de sonetos solo se hallen poquísimos que se acerquen á la perfeccion, y aun menos que lleguen á ella.

Los sonetos castellanos mas antiguos que creo existen son los que compuso el marques de Santillana, antes de mediar el siglo décimoquinto; pero quedó luego tan en desuso esta especie de versificacion, que aun á principios del siguiente siglo hallamos que un poeta del mérito de Torres Naharro compuso sonetos en lengua italiana, pero no en española; y si despues de él hizo algunos Cristobal de Castillejo, fue burlándose de los que intentaban introducir la versificacion que él liamaba extrangera. Mas una vez extendido el

uso del endecasílabo, con las varias combinaciones usadas por los Italianos, empezó á cundir en nuestros poetas la manía de componer sonetos; y de entonces acá no ha cesado nunca, contándose en nuestro Parnaso crecido número de estas composiciones, pocas de gran mérito, bastantes medianas, y las demas despreciables. Aun entre los sonetos que se citan comunmente como escogidos, hay taí vez algunos que creo han sido juzgados con menos severidad de la que exige esta clase de composicion. No faltan bellezas al siguiente de Garcilaso:

Gracias al cielo doy que ya del cuello
Del todo el grave yugo he sacudido,
Y que del viento el mar embravecido
Veré desde la tierra sin temello:
Veré colgada de un sutil cabello
La vida del amante embebecido
En su error, y en su engaño adormecido,
Sordo á las voces que le avisan dello.
Alegraráme el mal de los mortales;
Mas no es mi corazon tan inhumano
En aqueste mi error, como parece;
Porque yo huelgo como huelga el sano,
No de ver á los otros en los males,
Sino de ver que dellos él carece.

Nótese, entre otros lunares, el mal efecto que produce el verso débil y prosáico con que concluye el soneto; siendo asi que cabalmente al final debiera lucir mayor vigor en el pensamiento y en la expresion, para producir vibracion mas fuerte en el ánimo, asi como se procura con los últimos acentos de la música.

No cabe pensamiento mas original é ingenioso que

el que encerró en un soneto Lupercio Leonardo de Argensola, suponiendo que le reconvenian sus amigos porque amaba á una muger que se pintaba el rostro:

Yo os quiero confesar, don Juan, primero Que aquel blanco y carmin de doña Elvira No tiene de ella mas, si bien se mira, Que el haberle costado su dinero:
Pero tambien que me confieses quiero Que es tanta la beldad de su mentira, Que en vano á competir con ella aspira Belleza igual de rostro verdadero.
¿Mas que mucho que yo perdido ande Por un engaño tal, pues que sabemos Que nos engaña asi naturaleza?
Porque ese cielo azul que todos vemos, Ni es cielo ni es azul: ¡ lástima grande Que no sea verdad tanta belleza!

En este soneto la falta no está en la expresion innoble ni en la incuria de la versificacion; sino en el pensamiento último, que ni siquiera parece inútil, sino manifiestamente opuesto al fin que se propuso el poeta. Si este intentaba probar que la apariencia que agrada, vale tanto como la verdad misma, valiéndose en su apoyo de la inimitable comparacion del cielo, no pudo sin destruir su misma obra lamentarse luego de que no fuese verdad una cosa tan bella. Lejos de acabar con aquella inoportuna reflexion, debiera (si es que yo no me engaño) concluir con un pensamiento absolutamente contrario, como este ú otro semejante:

Porque ese cielo azul que todos vemos, Ni es cielo ni es azul; ¿ y es menos grande Por no ser realidad tanta belleza?



El siguiente soneto de Lope de Vega seria bellísimo, si no lo desluciera el descanso inútil del paréntesia que consume casi dos versos para expresar con afet tacion una sola circunstancia:

Daba sustento á un pajarillo un dia
Lucinda; y por los hierros del portillo
Fuésele de la jaula el pajarillo
Al libre viento en que vivir solia:
Con un suspiro á la ocasion tardía
Tendió la mano, y no pudiendo asillo,
Dijo (y de sus mejillas amarillo
Volvió el clavel que entre su nieve ardia):
«¿A dónde vas por despreciar el nido
Al peligro de ligas y de balas,
Y el dueño huyes que tu pico adora?»
Oyólo el pajarillo enternecido,
Y á la antigna prision volvió las alas:
Que tanto puede una nuger que llora.

El siguiente soneto del citado Argensola puede presentarse como dechado, por la energía de los pensamientos, por la viveza de las imágenes y lo selecto de ladiccion; apenas me atrevo á decir que me disgusta la última palabra, porque siento que un soneto tan bello concluya con un adjetivo:

Imágen espantosa de la muerte,
Sueño cruel, no turbes mas mi pecho,
Mostrándome cortado el nudo estrecho,
Consuelo solo de mi adversa suerte:
Busca de algun tirano el muro fuerte,
De jaspe las paredes, de oro el techo;
O al rico avaro en el angosto lecho
Haz que temblando con sudor despierte.
El uno vea el popular tumulto
Romper con furia las herradas puertas,
O al sobornado siervo el hierro oculto:

El otro sus riquezas descubiertas Con falsa llave ó con violento insulto ; Y déjale al amor sus glorias ciertas.

A

De su hermano Bartolomé de Argensola se celebra con razon el siguiente, por la gravedad del pensamiento y la dignidad de la expresion, siendo digno de elogio el arte con que el poeta, despues de exponer con energía los argumentos mas fuertes contra la Providencia, reserva para el último verso la solucion, presentándola en un solo verso, vivo y enérgico:

• Díme, Padre comun, pues eres justo, ¿ Porqué ha de permitir tu providencia, Que arrastrando prisiones la inocencia, Suba la fraude á tribunal augusto?
¿ Quién da fuerzas al brazo que robusto Hace á tus leyes firme resistencia?
¿ Y que el celo, que mas las reverencia, Gima á los pies del vencedor injusto?
Vemos que vibran victoriosas palmas Manos inicas, la virtud gimiendo
Del triunfo en el injusto regocijo... »
Esto decia yo, cuando rïendo
Celestial Ninfa apareció y me dijo:
• ¿ Ciego, es la tierra el centro de las almas? »

Muy bello por lo ingenioso del pensamiento y por la fluidez con que corre, es el siguiente de Lope de Vega:

> Canta pájaro amante en la enramada Selva á su amor, que por el verde suelo No ha visto al cazador que con desvelo Le está acechando, la ballesta armada: Tírale, yerra, vuela; y la cansada Voz en el pico convertida en hielo,

Vuelve y de ramo en ramo acorta el vuelo,
Por no alejarse de la prenda amada.

De esta suerte el amor canta en el nido;
Mas luego que los zelos que recela,
Le tiran flechas de temor, de olvido,
Huye, teme, sospecha, inquiere, zela,
Y hasta que ve que el cazador es ido,
De pensamiento en pensamiento vuela.

Del mismo Lope es el soneto siguiente, que se cita con razon como modelo en el género descriptivo: un pintor no pudiera hacer mas:

#### JUDIT.

Cuelga sangriento de la cama al suelo
El hombro diestro del feroz tirano,
Que opuesto al muro de Betulia en vano
Despidió contra sí rayos al cielo:
Revuelto con el ansia el rojo velo
Del pabellon a la siniestra mano,
Descubre el espectáculo inhumano
Del tronco horrible convertido en hielo.
Vertido Baco el fuerte arnes afea,
Los vasos y la mesa derribada,
Duermen las guardas que tan mal emplea;
Y sobre la muralla coronada
Del pueblo de Israel, la casta Hebrea
Con la cabeza resplandece armada.

Tal confianza tenia Lope en sus fuerzas, que no solo contaba á centenares sus sonetos, sino que se burló con mucha felicidad y donaire de la dificultad de componerlos, mejorando un pensamiento ingenioso, desempeñado antes con mediano acierto por D. Diego Hurtado de Mendoza. La composicion de Lope es esta:

Un soneto me manda hacer Violante ; Que en mi vida me he visto en tal aprieto : Catorce versos dicen que es soneto;
Burla burlando van los tres delante.
Yo pensé que no hallara consonante,
Y estoy á la mitad de otro cuarteto;
Mas si me veo en el primer terceto,
No hay cosa en los cuartetos que me espante.
Por el primer terceto voy entrando,
Y aun parece que entré con pie derecho,
Pues fin con este verso le voy dando:
Ya estoy en el segundo, y aun sospecho
Que estoy los trece versos acabando:
Contad si son catorce, y está hecho.

En el siguiente soneto al amor, se reconoce la pluma del ingenioso Moreto :

Es el amor deseo de un contento
Que nunca llega a su dichoso estado:
Si no es fino, no hay gusto en su cuidado;
Si es fino, es todo pena y sentimiento.
Correspondido, está del temor lento,
De la desconfianza atormentado;
¿ Pues qué será el amor desesperado,
Si aun el correspondido es un tormeuto?
En su triunfo mayor padece olvido,
Y en la esperanza pena, si no alcanza;
De cualquier modo siempre muerte ha sido:
Todos ven sn traicion y su mudanza;
Todos cuantos le siguen, se han perdido;
Y todos van tras él con esperanza.

,2

El siguiente de D. Juan Arguijo es muy bello por la pintura de las estaciones y por la profunda reflexion con que concluye, expresada con singular agudeza, pero sin esfuerzo ni afectacion:

> Vierte alegre la copia en que atesora Bienes la primavera, da colores



Al campo, y esperanza á los pastores
Del premio de su fe la bella Flora:
Pasa ligero el sol á doade mora
El Cancro abrasador, que en sus ardores
Destruye campos y marchita flores
Y el orbe de su lustre descolora:
Sigue el húmedo otoño, cuya puerta,
Adornar Baco de sus dones quiere;
Luego el invierno en su rigor se extrema:
¡ O variedad comun!¡ Mudanza cierta!
¿ Quién habrá que en sus males no te espere?

El mismo poeta, dotado de clarísimo ingenio y muy acertado en esta clase de composiciones, expresó un pensamiento semejante en otro soneto, digno de admirarse por los rasgos sublimes que contiene, y por la reflexion tierna y sensible con que concluye:

¿ Quién habra que en sus bienes no te tema?

Yo ví del rojo sol la luz serena Turbarse, y que en un punto desfallece Su alegre faz, y en torno se oscurece El aire con tiniebla de horror llena:

El austro proceloso airado suena, Crece su furia y la tormenta crece, Y en los hombros de Atlante se estremece El alto Olimpo y con espanto truena.

Mas luego vi romperse el negro velo Deshecho en agua, y a su luz primera Restituirse alegre el claro dia;

Y de nuevo esplendor ornado el cielo: Miré, y dije: ¿quién sabe si le espera Igual mudanza á la fortuna mia?

Estrechados los poetas por el corto plazo concedido al soneto, se han atrevido alguna vez á prolongarlo, añadiéndole una especie de cola bajo el nombre de



estrambote; aunque esto solo se consiente en asuntos burlescos, como ya lo advirtió Juan de la Cueva en su Ejemplar poético:

Esta licencia no será otorgada
Al Soneto, que es rígido, y no puede
Alterar de su cuenta limitada:
Y cuando en esto alguna vez excede,
Y aumenta versos, es en el burlesco;
Que en otros ni aun burlando se concede.
Esto usó con donaire truhanesco
El Bernia, y por su ejemplo ha sido usado
Este épodo ó cola que aborrezco.
Solo en aquel sugeto es otorgado;
Mas en soneto grave ó amoroso
Cual sacrílego insulto desterrado.

Sirva de muestra de esta clase de sonetos el celebrado de Cervantes, en que con motivo del famoso túmulo levantado en Sevilla para las exequias de Felipe Segundo, motejó con gracia el carácter jactancioso y baladron que se atribuye á los hijos de aquella ciudad:

SONETO.

Voto á Dios, que me espanta esta grandeza, Y que diera un doblon por describilla:
Porque ¿ á quién no suspende y maravilla
Esta máquina insigne, esta braveza?
Por Jesucristo vivo, cada pieza
Vale mas de un millon; y que es mancilla
Que esto no dure un siglo, ¡ ó gran Sevilla!
Roma triunfante en ánimo y riqueza:
Apostaré que la ánima del muerto
Por gozar este sitio hoy ha dejado
El cielo de que goza eternamente.
Esto oyó un valenton; y dijo: « Es cierto
Lo que diez voacé, seor soldado,

Y quien dijere lo contrario, miente. » Y luego encontinente Caló el chapeo, requirió la espada, Miró al soslayo, fuese, y no hubo nada.

En los ejemplos citados y en los muchos que ofrece nuestro Parnaso, pueden hacerse dos observaciones, una relativa á la índole del soneto, y otra á su estructura: la primera es, que se acomoda fácilmente á toda clase de asuntos, ya graves, ya delicados y ya jocosos; y la segunda, que exige siempre la misma colocacion de consonantes en los dos cuartetos; pero que por lo tocante á los tercetos, queda este punto á arbitrio del poeta; aunque no estará de mas recordar una advertencia de tan gran maestro como Lope: « En los tercetos (dice) hay libertad de hacerlos, como se ve en tanta variedad de ejemplos; pero no hay duda que cuando el terceto de ellos guarda su rigor, concluye mas sonoro y con mas fuerza, respondiéndose mejor las cadencias á menos distancia.»

18. Un agudo ingenio dijo del célebre La Fontaine que daba fábulas como un árbol da frutas; y en esta expresion original encerró su mas cumplido elogio: tan cierto es que el alma de la fábula es la naturalidad. Todo lo que descubra ingenio, saber ó el mas leve esfuerzo, nos disgusta en ella; pues para asistir con gusto á esta especie de drama pueril, necesitamos ante todo que el poeta parezca tan simple y candoroso que se muestre persuadido de lo que cuenta, y que tome tanto interes en los leves asuntos que le ocupan, como el mas sublime poeta en los graves acontecimientos humanos.

Nacido el Apólogo, á lo que parece, en el Indostan, .

mostróse luego en Grecia tratado por Esopo con la mayor verdad y sencillez; dotes que conservó entre los Latinos en manos de Fedro, quien añadió á estas prendas primitivas mayor arte en la disposicion de sus breves cuadros, y mas correccion y gracia en el dibujo y colorido. En la fábula suya que he citado en el texto, es de admirar cómo emplea meramente dos versos y parte de otro para pintar el lugar de la escena, los actores y su situacion respectiva; y despues tiene bastante con otros pocos para ofrecer el interesante diálogo entre el lobo y el cordero, con tal verdad y viveza que nos parece verlos con nuestros mismos ojos y escuchar sus propios acentos. D. Tomas de Iriarte tradujo esta fábula, asi como algunas otras del mismo autor; ¡ pero qué diferencia entre el original y la copia!

El Parnaso español cuenta un fabulista, y de mas que mediano mérito, tan antiguo como que floreció antes de la mitad del siglo décimocuarto: tal es el Arcipreste de Hita. En medio de cuentos y aventuras amorosas, intercaló como por via de ejemplos para apoyar máximas morales, varios apólogos traducidos ó imitados los mas de autores griegos y latinos: y si no pudo con tantas desventajas como le oponia el atraso de la lengua y de la versificacion, igualar ni acercarse á sus modelos, no por eso deja de causar maravilla la verdad y sencillez que lució el poeta castellano en sus copias, no escasas de cierta gracia nativa, sumamente recomendable.

,

3

Véase cómo presenta el célebre argumento de las Ranas que demandaban Rey:

Las ranas en un lago cantaban et jugaban: Cosa non las nusia, bien solteras andaban; Creyeron al diablo , que dél mal se pagaban : Pidieron Rey á Don Júpiter, mucho gelo rogaban.

Embióles Don Júpiter una biga de lagar, La mayor quel pudo; cayó en ese lugar, El grand golpe del foste fiso las ranas callar; Mas vieron que no era Rey para las castigar.

Suben sobre la biga cuantas podian sobir; Dijeron: « Non es este rey para lo nos servir: » Pidieron Rey á Don Júpiter, como lo solian pedir. Don Júpiter con saña hóbolas de oir

Embióles por su Rey cigüeña mansillera, Cercaba todo el lago, ansi fas la ribera, Andando pico abierta; como era ventenera, De dos en dos las ranas comia bien ligera.

Querellando á Don Júpiter dieron voces las ranas: « Señor, Señor, acórrenos, tú que matas et sanas; El rey que tú nos distes por nuestras voses vanas, Danos muy malas tardes et peores mañanas.

Su vientre nos sotierra, su pico nos estraga:
De dos en dos nos come, nos abarca et nos astraga:
Señor, tú nos defiende; Señor, tú ya nos paga;
Danos la tu ayuda, tira de nos tu plaga.»

Respondióles Don Júpiter : « Tened lo que pedistes , El rey tan demandado por cuantas voses distes; Vengué vuestra locura ; cá en poco tovistes Ser libres et sin premia ; reñid, pues lo quisistes. «

Quien tiene lo quel cumple, con ello sea pagado; Quien pueda ser suyo, non sea enagenado: El que non toviere premia, non quiera ser apremiado: Libertad é soltura non es por oro complado.

Para manifestar por medio de un cotejo fácil los progresos de la poesía, y el vario gusto que ha reinado en cada siglo, insertaré aliora la fábula del citado Arcipreste en que trató de imitar la de Horacio del Raton de la ciudad y el Raton campesino; fábula que

en épocas muy apartadas trasladaron despues al castellano dos buenos escritores.

Enxiemplo del Mur de Monferrado et del Mur de Guadalaxara.

Mur de Guadalaxara un lunes madrugaba , Fuese á Monferrado , á mercado andaba ; Un Mur de franca barba recibiól' en su cava ; Convidól' á yautar, é dióle una faba.

Estaba en mesa pobre, buen gesto é buena cara : Con la poca vianda buena voluntad para, A los pobres manjares el plaser los repara; Pagós del buen talente Mur de Guadalaxara.

La su yanter comida, el manjar acabado, Convidó el de la villa al Mur de Monferrado, Que el martes quisiese ir ver él su mercado; É como él fué suyo, fuese él su convidado.

Fué con él á su casa, et diól' mucho de queso, Mucho tosino lardo, que non era salpreso, Enjundias é pan cocho sin racion é sin peso: Con esto el aldeano tóvos' por bien apreso.

4

Manteles de buen lienzo, una branca talega, Bien llena de farina, el Mur allí se allega, Mucha honra le fiso é servisio quel' plega; Alegría, buen rostro con todo esto se llega.

Está en mesa rica mucha buena vianda, Un manjar mejor que otro á menudo y anda, Et demas buen talente; huesped esto demanda, Solás con yantar buena todos omes ablanda.

Dó comian e folgaban, en medio de su yantar, La puerta del palacio comenzó á sonar; Abriala su señora, dentro queria entrar; Los Mures con el miedo fuyeron al andar.

Mur de Guadalaxara entró en su forado, El huésped acá y allá fuia deserrado, No tenia lugar cierto dó fuese amparado;
Estobo á lo escuro á la pared arrimado.
Cerrada ya la puerta é pasado el temor,
Falagabal' el otro, desiéndol': « Amigo, señor, «
(Estaba el aldeano con miedo é con tremor)
Alégrate et come de lo que has mas sabor;
Este manjar es dulce, sabe como la miel. »
Dijo el aldeano al otro: « Venino yas en él:
El que teme la muerte, el panal le sabe fiel;
A ti solo es dulce, tú solo come dél. »

Al ome con el miedo nonl' sabe dulce cosa, Non tiene voluntad clara, la vista temerosa; Con miedo de la muerte la miel non es sabrosa: Todas cosas amargan en vida peligrosa.

Es cosa singular, y que me parece digna de notarse, que por espacio no menos que de cuatro siglos duró en la literatura española el gusto, manifestado tan temprano, de intercalar fábulas en otras composiciones mas largas para presentar de bulto alguna moralidad; como se ve en los apólogos que hallamos incluidos en epístolas y en otras poesías, y sobre todo en las comedias; uso tan perjudicial á la verosimilitud dramática, como poco ventajoso á la misma fábula.

Asi es que medró esta muy poco en manos de nuestros antiguos poetas, sin exceptuar siquiera á alguno que otro de mérito sobresaliente, que la cultivó acaso: el mismo Bartolomé Leonardo de Argensola, tan correcto y puro, no me agrada mucho como fabulista; porque echo de ver al instante que sabe demasiado, como cuando se empeña en hacer una prolija enumeracion de las aves en su fábula del Aguila y la Golondrina. Muy bello es por todos títulos su celebrado Apólogo de los dos ratones; pero aunque yo tambien lo admire, no produce en mí el placer peculiar de esta

especie de composicion; porque no hallo en él aquella naturalidad y sencillez que entretiene hasta á los niños; y en mi concepto, la fábula debe someterse, por decirlo asi, á prueba de muchachos. El apólogo citado es el siguiente, extractado de una epístola:

Aquello de los dos cautos ratones Que en Horacio con gusto habrás leido, Oye, aunque el repetirlo me perdones: Rústico vivió el uno, y conocido Del otro, al cual si bien fue cortesano, Le convidó en su campo al pobre nido. Y siendo escaso ó próvido el villano, A conservar su provision atento, A honor del huésped alargó la mano. Derramó sus legumbres, bastimento De que guardaba su despensa llena, Y los trozos de lardo macilento: De pasas, de garbanzos y de avena Ufano entresacó lo mas reciente, Y con los labios lo sirvió en la cena. Mas hecho el cortesano á diferente Gusto, de sus manjares fingió agrado Y probó algunos con soberbio diente. En paja muelle entonces recostado (Próspero lecho) el gran raton yacia, Dueño de aquel vivar afortunado: Que royendo unos tronchos se abstenia De lo bueno, queriendo que el cortijo Se acreditase con la demasía. Al cual rïendo el cortesano dijo: « ¿ No me dirás, amigo, porqué pasas La vida en este mísero escondrijo? ¿ Antepones las selvas á las casas, Y al sabor de los mas nobles manjares

Unas legumbres débiles y escasas?



Ruégote que este yermo desampares ; Vente conmigo á mejorar tu suerte Donde venzas los últimos pesares : Que todos somos presa de la muerte,

Y cuanto ella mas lazos apercibe, Con mas cautela el sabio los divierte.

Este, pues, breve espacio que se vive, ¿ Quién tan sin arte sirve á su destino, Que de alimento sustancial se prive? • Persuadido con esto el campesino, Sale tras él por el boscage escuro

Y hácia la corte siguen el camino.
Llegados entran por el roto muro,
Y en casa de uno de los mas felices
Magnates se pusieron en seguro:

En cuyos aposentos los tapices Por la paciencia bélgica tejidos Mostraban sus figuras de matices :

Sobre los lechos de marfil bruñidos Los carmesíes adornos de la China, A la púrpura tiria preferidos:

Aqui el raton campestre se reclina, Y sin que el caro amigo se lo evite La cuadra y sus adornos contamina;

Y en los platos, reliquias de un convite, Que una fiel mesa le ofreció, procura Que el vientre de su ayuno se desquite.

Muy hallado tras esto, la figura Hace de alegre huésped, discurriendo Por la pieza con libre travesura.

Pero cesó el placer por el estruendo Con que cierran las puertas principales , Por no esperado entonces mas horrendo :

Los canes luego (honor de los umbrales) Como acostumbran con ladridos altos De su fidelidad dieron señales.

Aqui de tino los ratones faltos, Huyen hasta subir por las paredes, Y ambos cayendo chillan y dan saltos. Mas luego el campesino : « tú que puede: (Le dice al cortesano) llevar esto, Podrá bien ser que en la vivienda quedes; Que vo á tentar la fuga estoy dispuesto, Y con celeridad tan proseguida Que á mi quietud me restituya presto, Donde no hay asechanza que la impida; Por incapaz del trato ó por indigno Volveré á la escaseza de mi vida. Todo cuanto me ofreces, te resigno; Con tu abundancia á tu placer te dejo Por un hoyo sin luz, pero benigno. » Este el suceso fue, y este el consejo Que yo venero, con haberlo dado Un tímido y silvestre animalejo.

La siguiente fábula, alusiva al mismo argumento, es muy inferior, en clase de poesía, á la de Argensola; y sin embargo, tal vez agrada mas por su tono natural y fácil:

Un raton cortesano
Convidó con un modo muy urbano
A un raton campesino:
Dióle gordo tocino,
Queso fresco de Holanda;
Y una despensa llena
Era su alojamiento:
Pues no pudiera haber un aposento
Tan magníficamente preparado,
Aunque fuese en Ratópolis buscado
Con singular esmero
Para alojar á Roepan Primero.

Sus sentidos alli se recreaban. Las paredes y techos adornaban, Entre mil ratonescas golosinas, Salchichones, perniles y cecinas. Saltaban de placer ; oh qué embeleso > De pernil en pernil, de queso en queso. En esta situacion tan lisonjera Llega la despensera: Oyen el ruido, corren, se agazapan, Pierden el tino; mas al fin se escapan Atropelladamente · Por cierto pasadizo abierto á diente. « ¡ Esto tenemos! dijo el campesino : Reniego ya del queso, del tocino, Y de quien busca gustos Entre los sobresaltos y los sustos! » Volvióse á su campaña en el instante; Y estimó mucho mas de alli adelante, Sin zozobra, temor ni pesadumbres, Su casita de tierra y sus legumbres.

Samaniego, autor de esta fábula, publicó una coleccion de ellas á últimos del pasado siglo, muchas traducidas ó imitadas, y algunas originales; y en todas se descubren muchas de las dotes propias de esta clase de composicion, bastando para prueba la facilidad con que se retienen en la memoria. Algunas hay tan breves y sencillas como las siguientes:

### LOS GATOS ESCRUPULOSOS.

¡ Qué dolor! por un descuido Micifuf y Zapiron Se comieron un capon, En un asador metido. Despues de haberse lamido, Trataron en couferencia Si obrarian con prodencia En comerse el asador. ¿ Le comieron? No , señor ; Era caso de conciencia.

EL PERRO Y EL COCODRILO.

Bebiendo un perro en el Nilo,
Al mismo tiempo corria:

Bebe quieto, » le decia
Un taimado cocodrilo.
Díjole el perro prudente:

Dañoso es beber y audar;
¿ Pero es sano el aguardar
A que me claves el diente? »
¡ O qué docto perro viejo!
Yo venero su sentir
En esto de no seguir
Del enemigo el consejo.

La facilidad es tan necesaria y tan propia en esta clase de composicion, que ella sola basta para recomendar una fábula como esta de la Cigarra y la Hormiga:

Cantando la Cigarra
Pasó el verano entero,
Sin guardar provisiones
Allá para el invierno:
Los frios la obligaron
A guardar el silencio,
Y á acogerse al abrigo
De su estrecho aposento.
Vióse desproveida
Del preciso sustento,
Sin mosca, sin gusano,
Sin trigo, sin centeno.
Habitaba la Hormiga
Alli tabique en medio,

Y con mil expresiones De atencion y respeto La dijo : « doña Hormiga, Pues que en vuestros graneros Sobran las provisiones Para vuestro alimento, Prestad alguna cosa Con que viva este invierno Esta triste Cigarra, Que alegre en otro tiempo Nunca conoció el daño. Nunca supo temerlo. No dudeis en prestarme ; Que fielmente prometo Pagaros con ganancias Por el nombre que tengo. . La codiciosa Hormiga Respondió con denuedo. Orultando á la espalda Las liaves del granero: "; Yo prestar lo que gano Con un trabajo inmenso! Dime, pues, holgazana, ¿Qué has hecho en el buen tiempo? . \_\_\_ « Yo, dijo la Cigarra, A todo pasagero Cantaba alegremente Sin cesar ni un momento. . . . "; Ola! ¿ con qué cantabas, Cuando yo andaba al remo? Pues ahora que yo canto, Baila, pese á tu cuerpo.

Tan fáciles como esta composicion hay muchas en la coleccion de Samaniego; el cual no solo tiene el mérito de haber sido el primero en la nacion que mereciese el título de fabulista, sino de haber sobresalido

bastante para que pueda citársele sin desconfianza ante los extrangeros; pues si no poseyó la correccion y elegancia de Fedro ni el candor y verdad de La-Fontaine, mostró sin embargo muchas excelentes cualidades, como son la naturalidad y la gracia, unidas a una versificacion generalmente fácil y sonora.

Por la misma época poseyó España otro buen fabulista en D. Tomas de Iriarte, literato muy aventajado, y que si no hubiese dejado composiciones de otra clase, habria acrecentado su reputacion como poeta. Sus fábulas literarias tienen un mérito singular, no solo por las prendas comunes á otras composiciones semejantes, sino por la originalidad de la invencion, en que puede decirse que no ha tenido modelo. Fácil es descubrir en el instinto de los animales y en sus varias inclinaciones semejanza con el carácter y las pasiones de los hombres: la raposa ofrece la imágen de un enemigo astuto, el lobo la de un contrario feroz, el perro la del amigo leal; pero no es tan fácil hallar en los animales muchos argumentos á propósito para dar reglas literarias; y esto es lo que descubrió Iriarte, y lo que nos hizo ver con tanta maestría que nos parece luego su invencion obvia y sencilla. Si se preguntase, por ejemplo, al hombre mas entendido de qué animal pudiera valerse para burlarse de los autores que prometen cosas sublimes con palabras huecas, y nada enseñan luego por su oscuridad, tal vez tardaria mucho en encontrar lo que se le demanda; pero asi que nos muestra Iriarte al Mono del titiritero, que hallándose ausente su amo quiere remedarle, y enseña como él la linterna mágica (con la sola diferencia de que olvidó encender la candileja) al punto nos sonreimos, anticipando nosotros mismos la aplicacion natural y graciosa que puede hacerse á muchos autores de la reprension que dirige Maese Pedro á su mono :

¿De qué sirve tu charla sempiterna, Si tienes apagada la linterna?

Por entre unas matas

En algunas de sus fábulas se admira un diálogo vivo y animado:

LOS DOS CONBJOS.

Seguido de perros, No diré corria, Volaba un conejo: De su madriguera Salió un compañero , Y le dijo : « tente, Amigo , ¿qué es esto? » — « ¡Qué ha de ser! responde: Sin aliento llego... Dos picaros galgos Me vienen siguiendo. » -«¿Sí (replica el otro) Por alli los veo... Pero no son galgos. " --« ¿Pues qué son? » — « Podencos. » — . ¿ Qué podencos, dices? Sí, como mi abuelo: Galgos y muy galgos: Bien visto lo tengo. » -" Son podencos, vaya;

Oue no entiendes de eso. »-« Son galgos, te digo. » -" Digo que podencos. " En esta disputa Llegando los perros,

Pillan descuidados A mis dos conejos. 111;

Los que por cuestiones De poco momento Dejan lo que importa, Llévense este ejemplo.

En otras se nota la acertada eleccion de caractéres y la gracia de la expresion :

EL OSO, LA MONA Y EL CERDO.

Un oso con que la vida Ganaba un Piamontes, La no muy bien aprendida Danza ensayaba en dos pies.

Danza ensayaba en dos pies.

Queriendo hacer de persona
Dijo á una mona: «¿qué tal? »

Era perita la mona,

Y respondióle: « muy mal. »

« Yo creo, respondió el oso,
Que me haces poco favor:
¿Pues qué mi aire no es garboso?
¿No hago el paso con primor? »

Estaba el cerdo presente,

Y dijo: « Bravo! bien va!
Bailarin mas excelente
No se ha visto ni verá. »

- Echó el oso, al oir esto,
  Sus cuentas allá entre sí,
  Y con ademan modesto
  Hubo de exclamar asi:
  - " Cuando me desaprobaba La mona, llegué á dudar; Mas ya que el cerdo me alaba, Muy mal debo de bailar. " Guarde para su regalo Esta sentencia un autor: Si el sabio no aprueba, mato;

Si el necio aplaude, peor.

Descúbrense en muchas la mayor facilidad y soltura, como en la de las dos lagartijas, y en otras: aun ligado con las trabas de una versificacion difícil y sujeto á rima rigurosa, no muestra Iriarte embarazo ni esfuerzo; y mas bien parece que juega y se divierte, como por ejemplo, en esta fábula:

EL GOZQUE Y EL MACHO DE NORIA.

Bien habrá visto el lector En hostería ó convento Un artificioso invento Para andar el asador : Rueda de madera es Con escalones, y wa perro Metido en aquel encierro Le da vueltas con los pies. Parece que cierto can, Que la máquina movia, Empezó á decir un dia: « Bien trabajo ; v ¿ qué me dan? ¡ Cómo sudo! ; ay, infeliz! Y al cabo por grande exceso Me arrojarán algun bueso Que sobre de esa perdiz. Con mucha incemedidad Aqui la vida se pasa: Me iré, no solo de casa,

Mas tambien de la ciudad. »
Apenas le dieron suelta ,
Huyendo con disimulo
Llegó al campo , en donde ua mulo
A una noria daba vuelta :
Y no le hubo viste bien ,
Cuando dijo : « ¿ quién va allá?

Parece que por acá
Asamos carne tambien. »—

« No aso carne ; que agua saco ; « (El macho le respondió): « Eso tambien lo haré yo, (Saltó el can) aunque estoy flaco. Como esa rueda es mayor, Algo mas trabajaré: ¿Tanto pesa?... Pues ¿y qué? ¿ No ando la de mi asador? Me habrán de dar, sobre todo, Mas racion, tendré mas gloria.... » Entonces el de la noria Le interrumpió de este modo: « Que se vuelva le aconsejo A voltear su asador; Que esta empresa es superior A las fuerzas de un gozquejo. » ¡ Miren el mulo bellaco, Y que bien le replicó! Lo mismo he leido yo En un tal Horacio Flaco; Que á un autor da por gran yerro Cargar con lo que despues No podrá llevar; esto es, Que no ande la noria el perro.

La fábula del retrato de golilla, que en otro lugar queda citada, la de los huevos, la del raton y el gato, y otras varias, que abundan en bellezas, aunque escaseen frecuentemente de colorido poético, recomiendan esta preciosa coleccion, única en su clase, y de que debe gloriarse nuestra literatura.

19. En el texto he indicado el carácter distintivo de los tres poetas latinos que sobresalieron en la Sátim; réstame ahora hablar de los Españoles que mas se han aventajado en este género de composicion. Tan

antigua es en nuestra literatura, que hallamos ya algunas muestras de ella en el siglo décimocuarto, recorriendo las obras del tantas veces citado Arcipreste de Hita: ¡qué lástima que un hombre de tanto ingenio naciese en siglo tan rudo! No carecia de ninguna de las cualidades que deben adornar al poeta satírico; invencion, agudeza, desenvoltura, donaire, todo lo poseia en altísimo grado; véase como celebra el poder del dinero:

Mucho fas el dinero et mucho es de amar,
Al torpe fase bueno et omen de prestar,
Fase correr al cojo et al mudo fabrar;
El que no tiene manos, dineros quiere tomar.
Sea un ome nescio et rudo labrador,
Los dineros le fasen fidalgo é sabidor;
Cuanto mas algo tiene, tanto es de mas valor;
El que non ha dineros, non es de sí señor.
Si tovieres dineros, habrás consolacion,

Plaser é alegría é del Papa racion,
Comprarás paraiso, ganarás salvacion;
Do son muchos dineros, es mucha bendicion.

Yo ví en Corte de Roma, do es la Santidat, Que todos al dinero fasen grand homildat; Grand honra le fascian con grand solenidad; Todos ante él se homillan como á la magestad.

El dinero quebranta las cadenas dañosas, Tira cepos é grillos et cadenas plagosas; El que non tiene dineros, échanle las posas: Por todo el mundo fase cosas maravillosas.

Yo ví fer maravilla dó él mucho usaba : Muchos merescian muerte que la vida les daba ; Otros eran sin culpa et luego los mataba ; Muchas almas perdia et muchas salvaba. Él fase caballeros de necios aldeanos, Condes é ricos-omes de algunos villanos; Con el dinero andan todos los omes lozanos: Cuantos son en el mundo, le besan hoy las manos.

Toda muger del mundo et dueña de altesa
Págase del dinero et de mucha riquesa;
Yo nunca ví fermosa que quisiese poblesa;
Dó son muchos dineros, y es mucha noblesa.
El dinero es alcalde et jues mucho loado,
Este es consejero et sotil abogado,
Alguacil et merino bien ardit esforzado;
De todos los oficios es muy apoderado.
En suma te lo digo, tómalo tu mejor:
El dinero del mundo es grand revolvedor;
Señor fase del siervo, de señor servidor,
Toda cosa del sigro se fase por su amor.

Al contemplar el ingenio vivo del Arcipreste, luchando con el embarazo de una lengua torpe y de una versificacion pesada, nos parece que vemos á un hombre ágil que se esfuerza por correr, arrastrando una vestidura larguísima; pero á veces la indignacion aumenta las fuerzas del poeta, y entonces no hay obstáculo que le detenga: ¿ quién pudiera expresar un pensamiento profundo con tanta rapidez y vehemencia?

Con arte se quebrantan los corazones duros, Tómanse las cibdades, derríbanse los muros, Caen las torres altas, álzanse pesos duros; Por arte juran muchos, por arte son perjuros.

En época mas favorable para la poesía, próxima ya a su mayor prosperidad y brillo, apareció otro poeta dotado tambien muy ventajosamente para la sátira, y que reunia á la pureza y fácil manejo de la lengua,

maestría en la versificacion que entonces se usaba, y mucha gracia nativa: hablo de Bartolomé de Torres Naharro, que floreció á principios del siglo décimosexto. Para juzgar de su mérito, bastará insertar el cuadro que presenta de las costumbres de su tiempo, bosquejándolo con pincel tan valiente y ligero que apenas podemos seguirlo con la vista:

Virtud en el mundo no cabe ni mora; Razon ni bondad no se usan agora; Palabras sin obras se venden barato: Faltar cada hora, mentir cada rato, Burlar de los justos se llama deporte; Ceviles traidores prevalen en Corte; Falsarios vereis robar beneficios; Ladrones á furia comprar los oficios, Y á costa de Dios andar á solacio, Con ropas prestadas entrar en palacio. Groseros haber muy grandes partidos, Discretos y doctos fallarse perdidos Por no se allegar á la ruin usanza, Por ser los que deben de buena crianza. Corteses, humildes y no frapadores; Daquestos no curan los grandes señores,' De aquestos se pueblan los mas hospitales; Ofenden traidores y pagan leales: Y sirven los buenos y medran los ruines. ; Benditos aquellos que miran los fines, La vida y la muerte, el cómo y el cnándo! Desfágome todo de nuevo pensando Las parcialidades y las afecciones; Padecen á cargas notables varones; Preceden ignotos á los conocidos; Los buenos vereis por necios tenidos; Sagaces traidores por mucho discretos; En los sin secreto poner los secretos;

De donde procede muy claro su mal:
Y pródigo llaman al que es liberal,
Y buen guardador al pésimo avaro,
Al justo le llaman hipócrita claro,
Y al malo y soberbio lo cuentan gigante,
Al que es pertinaz por hombre constante,
Y asi de los otros de mal en peor;
Y huyen de un santo, gran predicador,
Y siguen de grado tras un hechicero;
Su genria es el mundo, su Dios el dinero,
Tras este envejecen los hombres en Roma...

No hay hombre de nos que piense en el cielo, Ni quien haga caso del siglo futuro; El mal va por bien, el aire por muro, Lo negro por blanco, lo turbio por claro, Virtud por estiércol, maldad por reparo, Lo sucio por limpio, lo torpe por bueno, La ciencia por paja, doctrina por heno, Justicia en olvido, razon desterrada, La fé es fallescida, y amor es ya muerto; Derecho está mudo, reinando lo tuerto; ¿ Pues la caridad? No hay della memoria; No hay otra esperanza si de vanagloria, Ni en otro se entiende sino en trampear; Quien sabe mentir sabrá trïunfar; Quien usa bondad, la cuelgue del cuello; Quien fuere el que debe, que muera por ello : Quien no me crevere, que tal sea dél: Al menos me deben la tinta y papel.

Muy parecido á Torres Naharro en las buenas prendas de poeta, floreció poco despues que él Cristobal de Castillejo, acérrimo defensor de las antiguas coplas castellanas; el cual compuso en esta versificacion varias sátiras, en que lució la viveza y chiste de su ingenio. Entre todas ellas aparece la mas notable una que publicó en forma de diálogo, acerca de las condiciones de las mugeres; y si bien es cierto que su composicion está lejos de poder compararse en correccion y en gusto á la de Boileau sobre el mismo asunto, no por eso está escasa de naturalidad y gracia, como se comprobará con algunos pasages, notables al mismo tiempo por su extrema facilidad.

Uno de los dos interlocutores, defensor de las mugeres, cita en su favor las buenas que sin duda existen; mas sin negarlo el adversario, le replica con agudeza que si merecen tanto aprecio, es cabalmente por ser muy raras:

> Mas en tanta multitud De traidoras y alevosas, Las buenas y virtuosas Son deseo de salud. Entre espinas Suelen nacer rosas finas, Y entre cardos lindas flores. Y en tiestos de labradores Olorosas clavellinas. A buscar Se va el oro y á hallar A montes y peñascales, Y las perlas orientales En las conchas de la mar. Todas cosas Por ser raras son preciosas : Menos villas hay que aldeas; Y al respecto de las feas Muy pocas son las hermosas. Y asi son Las buenas en conclusion Tomadas en especial;



No hay regla tan general Que no tenga su excepcion.

El abogado de las mugeres las defiende con arte haciendo de ellas este cumplido elogio:

Sin mugeres Careciera de placeres Este mundo y de alegría; Y fuera como seria La feria sin mercaderes. Desabrida Fuera sin ellas la vida, Un pueblo de confusion, Un cuerpo sin corazon, Un alma que anda perdida Por el viento; Razon sin entendimiento. Arbol sin fruto ni flor, Fusta sin gobernador, Y casa sin fundamento. ¿ Qué valemos, Qué somos, qué merecemos Si la muger nos faltase, A la cual se enderezase El fin de lo que hacemos Y pensamos? ¿ Quién es causa que seamos Particioneros de amor, Oue es el mas dulce sabor Que en esta vida gozamos? ¿ Quién ternia Cargo de la policía . Y cuenta particular De la casa y del hogar, Y hacienda y grangería? Su consuelo, Tan cierto, tan sin recelo



En nuestras adversidades, Trabajos y enfermodades, Tenemos en este suelo. De ella mana Cuanto bien el hombre gana, Y ellas son la gloria dello; La guarda, firmeza y sello De nuestra natura humana.

En contraposicion de este apacible cuadro, ¿no pudiera algun marido descontento presentar estotro?

Mala ó buena. Nunca deja de dar pena Con quejas y liviandades, Bajezas y poquedades De que está la casa llena. Si es hermosa, Es soberbia y peligrosa; Y si fea, aborrecible; Si es generosa, terrible; Y si sabia, desdeñosa: Y si fuere Honesta cuanto quisiere; ¿ Qué vale si es desgraciada, O mal acondicionada Con el hombre que tuviere, O viciosa, Desperdiciada, costosa, Grangera de la ceniza, O liviana antojadiza, Que entrellas es una cosa Muy usada?

Para ventilar mejor la intrincada disputa, eligen como recurso los interlocutores hacer reseña de los varios estados que pueden tener las mugeres, de casadas, doncellas y viudas; y entrando ya en la cuestion, habla uno asi en favor del matrimonio contra la costumbre de los orientales:

Mejor fuera
Que cualquier desos tuviera,
Segun usamos agora,
Una sola por señora,
Por muger y compañera
De su nido;
En quien tuviese imprimido
Su corazon todo entero,
Porque el amor verdadero
No debe ser repartido.

٤.

## El maligno adversario contesta:

Ya seria
No mala tal compañía,
Si en una muger hallase
Un hombre lo que buscase,
Y fuese la que él querria
Y desea;
Que puesto caso que sea
Mas hermosa que fue Helena,
No le basta, si no es buena;
Ni buena, si fuere fea.

Por no estar contento con ninguna, cuéntase que un hombre se casó nada menos que con seis ó siete mugeres, por lo cual fue condenado á muerte:

Y al sacar

Para llevarlo á ahorcar,

El jüez le preguntó:

« ¿ Mal hombre, qué te movió

Tantas veces á quebrar

Tan sin tiento

Las leyes del casamiento?

Dí: ¿ no te bastaba á tí,

antigua es en nuestra literatura, que hallamos ya algunas muestras de ella en el siglo décimocuarto, recorriendo las obras del tantas veces citado Arcipreste de Hita: ¡qué lástima que un hombre de tanto ingenio naciese en siglo tan rudo! No carecia de ninguna de las cualidades que deben adornar al poeta satírico; invencion, agudeza, desenvoltura, donaire, todo lo poseia en altísimo grado; véase como celebra el poder del dinero:

Mucho fas el dinero et mucho es de amar,
Al torpe fase bueno et omen de prestar,
Fase correr al cojo et al mudo fabrar;
El que no tiene manos, dineros quiere tomar.
Sea un ome nescio et rudo labrador,
Los dineros le fasen fidalgo é sabidor;
Cuanto mas algo tiene, tanto es de mas valor;
El que non ha dineros, non es de sí señor.
Si tovieres dineros, habrás consolacion,
Plaser é alegría é del Papa racion,
Comprarás paraiso, ganarás salvacion;
Do son muchos dineros, es mucha bendicion.
Yo ví en Corte de Roma, do es la Santidat,

Yo ví en Corte de Roma, do es la Santidat, Que todos al dinero fasen grand homildat; Grand honra le fascian con grand solenidad; Todos ante él se homillan como á la magestad.

El dinero quebranta las cadenas dañosas, Tira cepos é grillos et cadenas plagosas; El que non tiene dineros, échanle las posas: Por todo el mundo fase cosas maravillosas.

Yo ví fer maravilla do él mucho usaba : Muchos merescian muerte que la vida les daba ; Otros eran sin culpa et lúego los mataba ; Muchas almas perdia et muchas salvaba. Él fase caballeros de necios aldeanos, Condes é ricos-omes de algunos villanos; Con el dinero andan todos los omes lozanos: Cuantos son en el mundo, le besan hoy las manos.

Toda muger del mundo et dueña de altesa
Págase del dinero et de mucha riquesa;
Yo nunca ví fermosa que quisiese poblesa;
Dó son muchos dineros, y es mucha noblesa.
El dinero es alcalde et jues mucho loado,
Este es consejero et sotil abogado,
Alguacil et merino bien ardit esforzado;
De todos los oficios es muy apoderado.
En suma te lo digo, tómalo tú mejor:
El dinero del mundo es grand revolvedor;
Señor fase del siervo, de señor servidor,
Toda cosa del sigro se fase por su amor.

Al contemplar el ingenio vivo del Arcipreste, luchando con el embarazo de una lengua torpe y de una versificacion pesada, nos parece que vemos á un hombre ágil que se esfuerza por correr, arrastrando una vestidura larguísima; pero á veces la indignacion aumenta las fuerzas del poeta, y entonces no hay obstáculo que le detenga : ¿ quién pudiera expresar un pensamiento profundo con tanta rapidez y vehemencia?

Con arte se quebrantan los corazones duros, Tómanse las cibdades, derríbanse los muros, Caen las torres altas, álzanse pesos duros; Por arte juran muchos, por arte son perjuros.

En época mas favorable para la poesía, próxima ya á su mayor prosperidad y brillo, apareció otro poeta dotado tambien muy ventajosamente para la sátira, y que reunia á la pureza y fácil manejo de la lengua,

No me asiendo ni soltando. Ni negando voluntad, Mas falta de libertad Por su disculpa tomando. No lo siendo: Algunas veces fingiendo Lágrimas nunca vertidas, Que me fuesen referidas Por mas prenderme, mintiendo Por tercero: Trayéndome al retortero, De suerte que conocia Que por las botas lo avia Mas que por el escudero: Bien que daba Muestras con que me engañaba : \*\*\* Con los ojos me heria, Con la boca me vendia. Con las manos maltrataba.

Al llegar á las viudas, fácilmente concebirá el pio lector que no escaparán las infelices muy bien libradas:

FILENO.

¿ Hay alguna Tan sin bien y sin fortuna, Tan cruel ó tan liviana, Que sea viuda de gana?

ALETIO.

Mas cierto de veinte y una , Que por sello . No se tuercen un cabello; Y muchas , si se buscasen Y en secreto examinasen , Que fueron la culpa dello. ¿Pues y la soledad y la pena en que viven?...

No os engañe su llorar, Porque lo suelen usar Con los mismos que mataron Por ventura: O por odio que les dura Tienen su muerte por buena, O al menos no les da pena Verlos en la sepultura ; Por poder Mas libremente hacer A solas nueva moneda: Y la que mas llora, queda A veces con mas placer, Muy pagada De verse ya libertada; Mas si alguno la visita, Luego está la lagrimita En el ojo aparejada Por el muerto.

Emplea luego el poeta sobrado tiempo y colores demasiado vivos para pintar dos clases despreciables de mugeres, que por sus estragadas costumbres inficionan la sociedad; y volviendo al fin de su composicion á hablar en general del maltratado sexo, descarga sobre él una nube de piedra, aludiendo á las faltas comunes de las mugeres, como es, á lo que él supone, lo incomprensible y lo veleidoso de su carácter. No diré yo que sea justa su amarga censura; pero sí que está hecha con mucha gracia:

No se puede tomar tino A la hembra ni lo tiene, Porque nunca va ni viene Sino fuera de camino,



Desviada De los medios, y allegada Siempre mas á los extremos; De do viene que la vemos Por antojos gobernada, En el viento Volando su pensamieuto, Hora acá, hora acullá; Nunca por el medio va, Mas siempre fuera de tiento Y mesura: O como una peña dura Se queda estando parada, O corre desenfrenada Tras el fin de su locura Que la guia : Una vez helada y fria Muy mas que el invierno frio ; Otra como el mismo estío Inflamada en demasía. Nunca alcanza La hembra cierta templanza De guiar tras la verdad, Ni tener en igualdad Puesta jamas la balanza Del querer; O vos ama, sin poder Encubrir lo que padece, O sin causa os aborrece Hasta no poderos ver Y vengarse. Si grave quiere mostrarse, Pónese triste, pesada, Rostrituerta, encapotada, Que apenas deja mirarse; Y si acuesta A ser cortes y modesta,

Dejando la gravedad, Da muestras de liviandad Con risa menos honesta....

En un hora Canta y gruñe, rie y llora, Es sabia y loca en un punto, Y niega al mismo que adora Y le vende; Quiere y no quiere, ni entiende Lo que quiere ni desea; Consigo mismo pelea, Contraria de si se ofende Y destruye; Sigue lo mismo que huye; Lo que sabe, no lo sabe; Concierto ninguno cabe En lo que ordena y concluye Con razones; Porque contrarias pasiones Le perturban la razon, Y en una misma opinion Tienen varias opiniones.

Parece que nuestro poeta ha apurado todos los defectos de las mugeres, cuando se le ve empezar de nuevo con mayores brios:

Es parlera ,
Y no menos novelera
De cosas nunca sabidas,
Y relata las oidas
Contino de otra manera ,
Añadiendo ,
Acrecentando y poniendo
De su casa la mitad ,
Y de cualquier vanidad
Muy gran historia haciendo.

Pues fiaros

De la que pensais amaros,

No debeis, si sois discreto,

Aunque muestren adoraros;

Y es doblado

El yerro, si con cuidado

La amonestais que lo guarde;

Porque tanto menos tarde

Lo dirá, si le es vedado.

El que tan mal concepto tenia de la condicion de la muger, ¿ qué remedio propondrá para librarse de tan peligroso lazo? Confiesa francamente que ninguno; y es cosa de desesperarse los hombres, cuando le oyen decir:

Remedio no sé buscallo
Que satisfaga y contente;
Alcanzo el inconveniente,
Pero no sé remediallo:
Comparado
Es en esto al ahorcado
El que enamorado es;
Que se sube por sus pies
Donde ha de quedar colgado.

Este era el estado de la sátira española antes de mediar el siglo décimosexto; y al ver el rápido vuelo que tomó por entonces la poesía, cra de esperar que aquel género de composicion floreciese no menos que otros; mas no aconteció asi, porque los mejores ingenios de aquella época no cultivaron la sátira, y los pocos poetas que tantearon en ella sus fuerzas, como Luis Barahona de Soto, Gregorio Morillo y algun otro, no lograron pasar de la medianía.

Mas cabalmente al principiar despues á estragarse el gusto, nacieron como á porfía muchos excelentes escritores, que se aventajaron en este género, como faeron, entre otros varios, Jáuregui, Góngora, entrambos Argensolas y Quevedo; siendo los tres últinaos los mas sobresalientes. De los dos hermanos aragoneses bien puede decirse que pocos les igualaron en buenas partes de poetas : puros y castizos en la diccion como los mejores del siglo décimosexto, mas correctos en la frase que algunos de ellos, y esmerados y fáciles en la versificacion, añadian á tantas ventajas gran caudal de doctrina y acendrado gusto, llegando á recibir de sus contemporáneos el sobrenombre de Horacios españoles. No lo merecian sin embargo; pues cabalmente les faltaba en cada uno de los principales ramos de composicion una cualidad esencial, que no puede suplir ninguna otra: fuego y arrebato en la lírica sublime, gracia y delicadeza en la pocsía amatoria, y cierta viveza y gracejo natural en la sátira ; dotes que por un don singular llegó á reunir el poeta latipo.

Al imitarle los Argensolas, procuraron acercarse á él en cuanto alcanzaron sus fuerzas; quedando menos distantes en el género moral, que como mas templado, se avenia mejor con su carácter grave y sesudo. Descúbrese este en sus sátiras, llenas de rasgos breves y oportunos, de vivas descripciones y de pensamientos ingeniosos; pero cabalmente aleja mas de una vez de sus manos las dos principales armas de aquella clase de composiciones; el ímpetu de la indignacion que dictaba los versos de Juvenal, y el humor leve y festivo que hacia retozar á la Musa de Horacio: los Argensolas rara vez se irritan ó se rien. Así se les ve, ora discurrir con pesadez, como Bartolomé en su sátira contra los deseos ambiciosos; ora descender fria-

mente á pormenores prolijos, como cuando en la bella sátira del mismo poeta contra los vicios de la corte emplea autes de describirlos gran número de tercetos para indicar el método de educar á un jóven, llegando á advertir á su padre hasta esta levísima circunstancia :

> Y haz que tanto concierto se guarde entre Sus pages, que un descuido, un desaliño En bufete ó en silla no se encuentre.

Frecuentemente se nota en ambos hermanos el abuso de la erudicion y la manía de multiplicar cuentos y alusiones históricas, extraviándose del asunto y dejándose llevar de su facilidad prodigiosa para eslabonar tercetos; pero tambien en cambio de estas imperfecciones, se encuentran en sus sátiras bellezas de toda clase, muy dignas de aprecio.

La sátira de Lupercio contra la Marquesilla me parece sobradamente larga, y que hubiera ganado muoho si se le hubiese acortado el principio y el fin: pero con qué pincel tan maestro está trazado en ella el retrato de una cortesana!

> No pienses, si lo piensas, que me asombra Un lecho de damasco granadino Y á un lado y otro la morisca alfombra : \* Que soy, si no lo sabes, adivino, Y no tienes un clavo ni una hebilla Que no sepa de dónde y cómo vino. Véote santiguar con maravilla De esto que voy diciendo; pues no dudes Que fábula serás en esta villa. Sabrá quien no las sabe tus virtudes; Las cuales te sustentan todo el año, Aunque ya vendrá tiempo en que las sudes.

Quiero vender al mundo desengaño,

Que aunque es poca la gente que lo entienda, Sé que te puedo hacer no poco daño:

Y que si, por tu mal, abro mi tienda, La tuya quedará tan abatida Que un ochavo en un año no se venda.

Mas tengo condicion tan comedida Que no quiero quitarte la ganancia, . Contando los enredos de tu vida.

En tí tiendá sus redes la ignorancia, Para los que pidieren á sus padres De su porcion debida la sustancia:

A estos muerdas y á los otros ladres; Y por ver á sus hijos lastimados Te den su maldicion doscientas madres.

Tengas mil hombres viejos engañades, En sus canudas barbas te regales, Haciendo rica presa en sus ducados:

Y á otros que se precian de leales
Con vanos favorcillos entretengas
Y pesques mas de espacio sus reales.
Con los que veas ardientes, te detengas;
Y con los que veas tibios, te apresures,
Y á todos en comun enredo tengas.

Delante de tu madre te mesures, Fingiendo que la temes y que ignora Los favores que das, y asi lo jures.

Y si te vieres sola , bella Flora , Y el necio sin pagarte se desmanda , Dí luego : «¡ ay Dios, que sale mi señora ! » Y cuando veas al triste que se ablanda ,

Lleguen el portugues con el joyero, Este con oro, el otro con holanda.

Dirás, como los médicos, « no quiero, » Alargando la mano á la presea Con que te esté rogando el majadero,

El triste ya, cual pece asido al hamo

O como ciego pájaro que viene Llamado con el son de su reclamo, Ni en dudas ni en peligros se detiene; Quiere tomar prestado ó con usura, Sin ver si de pagarlo modo tiene; Promete alli sin tasa ni cordura, Y niega que jamas dudase en algo, Y aun para ganar crédito, lo jura. · Asi lo creo yo de un noble hidalgo, » Respondes tú, soltando la cadena; Que quisiera yo mas la de mi galgo. Atraviésase luego Magdalena, Pide para chapines ó una toca. Y tu page de lanza pide estrena : A aquella tú le dices : « calla , loca ; » Y á este otro : « ¿ tú, rapaz, tambien te atreves? » Y por detras les señas con la boca. Ni á la carne se da tal priesa el jueves, Como le dais vosotras, entre dientes Diciendo: « pagarás lo que no debes. » 

Yo digo de vosotras (y es lo cierto)
Que sois de las fantasmas y visiones
Que vido san Antonio en el desierto.
Debajo de esas ropas y jubones
Imagino serpientes enroscadas,
Uñas de grifos, garras de leones.
Si sois fuera de casa convidadas,
Desechais mil viandas, que son buenas,
Solo para fingiros delicadas:
Tomaislas con dos dedos y aun apenas,
Ni dellas exhibis mas que á un doliente
Le dan nuestros modernos Avicenas.

Fingisos muy honestas juntamente, Y a la palabra equívoca no clara Le dats luego el sentido maldiciente; Y puestas ambas manos en la cara,

## AL CANTO IV.

Llamais al que la dijo torpe y necio, Quizá porque mejor no se declara.

Y con desden y grande menosprecio Burlais de algun galan, que por ventura Os tuvo en su poder á poco precio.

Pues quien del mal de amor sanar procura En vuestras casas, si pudiere, os vea Sin tanta gravedad y compostura:

Y verá convertir lo que desea, En un fiero demonio, poce digo, Si cosa se pudiese hallar mas fea.

En la citada sátira de Bartolomé Leonardo de Argensola contra los vicios de la corte brilla á veces el fuego que tan bien asienta en la sátira, y que anima el siguiente pasage:

Tienen aqui jurisdiccion expresa
Todos los vicios, y con mero imperio
De ánimos juveniles hacen presa:
Juego, mentira, gula y adulterio,
Fieros hijos del ocio, y aun peores
Que los vió Roma en tiempo de Tiberio
Y los de sus horribles sucesores;
Las noches de Caligula y de Nero

Las noches de Calígula y de Nero Son á nuestros portentos inferiores. De 8íbaris al trato hallo severo,

Su juventud viciosa penitente, Si con la de esta corte la confiero.

Aqui es tenido en poco quien no miente, Quien paga, quien no debe, quien no adula, Y quien vive à las leyes obediente:

Y admitido al bonor quien disimula En pacífica piel hambre de fiera, Que con modesto nombre la intitula.

Pasea el que en su patria no pudiera Fiarse á su muger, y por insultos



## ANOTACIONES

Quebró los grillos y la cárcel fiera:
Religiosos apóstatas ocultos
En mentiroso trage de seglares,
Sediciosos y autores de tumultos.
De semejantes monstruos, que á millares
Nuestro teatro universal admite,
De príncipes amigos familiares,
Los nocturnos solaces del convite
En indecentes casas celebrado,
¿ Hay aqui autoridad que los evite?

Otras veces toma el poeta el tono de la burla con bastante donaire; como cuando describe á un señorito mimado:

> Y entre nuestros preciados Españoles, No robustos ni dados al trabajo, Ni curtidos por hielos ni por soles, El que con traza escribe, es hombre bajo; Y estiman por ilustre al que figura Por letras unos pies de escarabajo, Que el diablo (á quien semeja su escritura ) No las descifrará, si en quince dias Con diabólica industria lo procura. Sus caractéres son , pero vacías Señales; y asi no las interpretes, Como ellas lo merecen, por impías. Mas piensa la frialdad que en sus billete s Desta letra verá Madamisela , ¡ Qué vocablos trocados, qué juguetes! Anda el confiadillo en centinela Por lograr un conceto ó dicho bueno; Y alábolo si en esto se desvela: Pero vino á acostarse el vientre lleno De pavo, y el celebro se le abrasa Del gran licor que se avivó al sereno. Porque hizo media noche en cierta casa, Hubo mimos, bailó la Histrionisa,

( Turba que en fiesta las tinieblas pasa). Duerme, y antes que pida la camisa, Ya son las doce; y pasará buen rato, Y perdone el precepto de la misa. ¡ Pues cuán digno es de ver el aparato, La priesa y ceremonia que anda entre ellos Cuando se está vistiendo el mentecato! Un ministro le crespa los cabellos. Mientras que el otro allá formas inventa (Mas que las del panal) de abrir los cuellos. Dí, el brasero y los hierros que calienta, ¿ No le condenarán por cirujano, • Que apercibe cauterios, legra y tienta? Todos andan vistiendo á Don Fulano, Porque él de flojo y lánguido no puede A tales usos alargar la mano: O piensa que es grandeza, y finge adrede

O piensa que es grandeza, y înge adrede No saberse vestir ; porque el aseo Solamente á los siervos se concede.

Tambien se entretiene el poeta en pintar con viveza los inconvenientes materiales de la corte, como ya lo hizo Juvenalen una de sus sátiras, imitada luego por Boileau:

Como aqui de provincias tan distantes
Concurren ó por gracia ó por justicia
Diversas lenguas, trages y semblantes;
Necesidad, favor, celo, codicia
Forman tumulto, confusion y priesa,
Tal que dirás que el cielo se desquicia.
Tropel de lítigantes atraviesa
Con varias quejas, varios ademanes,
Sus causas publicando en voz expresa.
Entre mil estropeados capitanes,
Que ruegan y amenazan todo junto,
Cuando nos encarecen sus afanes,
Los vivanderos gritan, y en un punto

Cruzan entre los coches los entierros,
Sin que á dolor ni horror mueva el difunto.
Las voces, los ladridos de los perros.
Guando acosan la fiera, aqui resuenan,
Y aqui forjan los Cíclopes sus hierros.
Todos esperan y discordes penan,
Segun la disonancia de los fines,
Y prosiguen lo mismo que condenan.

Ni le falta al poeta el arte de mezclar hiel con la tinta, para hacerla mas corrosiva; como cuando zahjere con acrimonia á las dueñas encubridoras:

> Ni á vosotras, ó tocas reverendas, Autoridad y norte de la casa, Ha de negar mi Musa sus ofrendas. Por vuestras manos su comercio pasa, Los lechos conyugales y aun las cunas Mancilla vuestra industria ó las abrasa.

El agraz virginal de las alunas A las prensas arroja aun no maduro, Sin aguardar tardanzas importunas.

Descoyunta el candado, humilla el muro, En la familia toda infunde sueño, Introduce al adúltero seguro:

Ni un fiel ladrido ni un rumor pequeño A su eficaz supersticion se opone, De las potencias absoluto dueño.

Pero no he de negar, que aunque aficione La inclinacion al gusto, hay otra rueda Superior que esta máquina compone :

La grave autoridad de la moneda , Del áspero desden nunca ofendida , Porque jamas oyó respuesta aceda.

Este último pasage bastaria por sí solo para probar el mérito de Bartolomé de Argensola: ¡cuánta originalidad en la expresion, y qué eleccion tan oportuna de palabras!

Entre los poetas satíricos que ha poseido España, Quevedo es el mas parecido á Juvenal, á quien imitó en muchas buenas prendas, aventajó en algunas, y excedió lastimosamente en todos sus defectos: puro y rico en el habla, fácil en la versificacion hasta tocar en desaliño, sutil por sobradamente ingenioso, fuerte y enérgico unas veces, y otras burlador y jovial, aficionado á la exageracion y á la hipérbole, contagiado ya con los resabios de su siglo, dotado de gran talento y de vastísima instruccion, Quevedo presenta en sus obras ancho campo á la admiracion y á la censura. Sus sátiras muestran en mil ocasiones la fuerza y valentía unidas á la gracia y á la soltura; pero al lado de estas dotes aparece la afectacion; la libertad agradable se trueca frecuentemente en licencia, la riqueza en prodigalidad, y los chistes en bufonadas.

Mal acuerdo fue dirigir al conde de Olivares, durante su valimiento, una poesía contra la degradacion en que iban cayendo los Españoles; pero en ella se advierte con gusto que no solo era Quevedo apto para chancear con gracejo, sino que sabia tomar el tono grave que conviene á un censor:

Yace aquella virtud desaliñada
Que fue, si rica menos, mas temida,
En vanidad y en sueño sepultada;
Y aquella libertad esclarecida
Que en donde supo hallar honrada muerte,
Nunca quiso tener mas larga vida:
Y pródiga del alma, nacion fuerte,
Contaba por afrenta de los años
Envejecer en brazos de la suerte.
Del tiempo el ocio torpe y los engaños



Del paso de las horas y del dia Reputaban los nuestros por extraños.

Nadie contaba cuánta edad vivia, Sino de qué manera; ni aun un hora Lograba sin afan su valentia.

La robusta virtud era señora Y sola dominaba al pueblo rudo ; Edad, si mal hahlada, vencedora.

El temor de la mano daba escudo Al corazon, que en ella confiado Todas les armas despreció desaudo.

Multiplicó en escuadras un soldado Su honor precioso, su ánimo valiente, De sola honesta obligacion armado; Y debajo del cielo aquella gente, Si no á mas descansado, á mas honroso Sueño entregó los ojos, no la mente.

Hilaba la muger para el esposo La mortaja primero que el vestido; Menos le vió galan que peligroso.

Acompañaba el lado del marido Mas veces en la hneste que en la cama; Sano le aventuró, vengóle herido.

Todas matronas, y ninguna dama : Que nombres del halago cortesano No admitió lo severo de su fama.

Derramado y sonoro el Oceano Era divorcio de las rubias minas, Que usurparon la paz del pecho humano. Ni les trajo costumbres peregrinas

Ni les trajo costumbres peregrinas El áspero dinero, ni el Oriente Compró la honestidad con piedras finas.

Joya fue la virtud pura y ardiente ; Gala el merecimiento y alabanza ; Solo sè codiciaba lo decente.

Del mayor infanzon de aquella pura

República de grandes hombres era Una vaca sustento y armadura. No habia venido al gusto lisonjera La pimienta arrugada, ni del clavo La adulacion fragante forastera:

Carnero y vaca fue principio y cabo; Y con rojos pimientos y ajos duros Tan bien como el señor comió el esclavo.

Las descendencias gastan muchos Godos; Todos blasonan, nadie los imita; Y no son sucesores, sino apodos.

Hoy desprecia el honor al que trabaja ; Y entonces fue el trabajo ejecutoria , Y el vicio graduó la gente baja.

¡ Qué cosa es ver á un infanzon de España, Abrevíado en la silla á la gineta, Y gastar un caballo en una caña!

Que la niñez al gallo le acometa Con semejante municion apruebo ; Mas no la edad madura , la perfeta :

Ejercite sus fuerzas el mancebo Enfrente de escuadrones, no en la frente Del útil bruto la hasta del acebo.

El trompeta le llame diligente, Dando fuerza de ley el viento vano, Y al son esté el ejército obediente.

¡ Con cuánta magestad llena la mano La pica, y el mosquete carga el hombro Del que se atreve á ser buen Castellano!

En la Sátira sobre los peligros del matrimonio, imitó Quevedo en algunos pasages á Juvenal, como cuando describe la liviandad de Mesalina; y si abusó frecuentemente de su facilidad y de su ingenio, los empleó no pocas veces con acierto : contestando á un amigo que le proponia que se casase, le dice con vehemencia :

> ¿He yo burlado á tu muger oronda? ¿He aclarado el secreto de la penca? ¿Llèvé á tu hija robada á Trapisonda? ¿ Quemé yo tus abuelos sobre Cuenca, Que en polvos sirven ya de salvadera, Aunque pese á la sórdida Zellenca? Pues si de estas desgracias verdaderas No tengo yo la culpa, ni del daño Que eternamente por su medio esperas; Dime, ¿por qué con modo tan extraño Procuras mi deshonra y desventura, Tratando fiero de casarme ogaño? Antes para mi entierro venga el cura Que para desposarme ; antes me velen Por vecino á la muerte y sepultura; Antes con mil esposas me encarcelen., Que aquesa tome; y antes que si diga, La lengua y las palabras se me hielen. Antes que yo le dé mi mano amiga, Me pase el pecho una enemiga mano; Y antes que el yugo que las almas liga, Mi cuello abrace, el bárbaro Otomano Me ponga el suyo y sirva yo á sus robos; Y no consienta al himeneo tirano. Eso de casamientos á los bobos ; Y á los que en tí no estan escarmentados, Simples corderos que degüellan lobos.

Libre y desenvuelto, deja correr la pluma al trazar la torpe corrupcion de algunos maridos:

Asi que por contrario de mas brio Tengo, Polo cruel, al que me casa Que al que me saca al campo en desafío. Júzgalo, pues que puedes, por tu casa, Fiero atril de san Lucas, cnando bramas
Obligado del mal que por tí pasa:
Los hombres que se casan con las damas,
Son los que quieren ver de caballeres
Sillas en casa llenas, llenas camas;
Ver, sin saber de dónde, los dineros,
Que los lleven en medio los señores,
Que les quiten los grandes los sombreros,
Que los curen de balde los doctores....

Aun pasa mas allá en algun otro pasage de la misma sátira, violando como solia los justos límites de la decencia; por lo que me reduciré á copiar el siguiente retazo de la misma composicion, bastante á dar idea de Quevedo, pues que descubre al mismo tiempo la agudeza y facilidad de que tan frecuentemente abusaba:

> Con una cruz empiezan tus renglones, Y juzgo que la envias por retrato De la fiera muger que me dispones: Luego tras uno y otro garabato, Me llamas libre porque no te escribo, Aspero, daro, zahareño, ingrato. Dices que te responda si estoy vivo; Sí lo debo de estar, pues tanto siento ... La amarga hiel que en tu papel recibo. Ofrécesme un soberbio casamiento, Sin ver que el ser soberbio es gran pecado, Y que es humilde mi cristiano intento. Escribes que por verme sosegado Y fuera de este mundo, quieres darme Una muger de prendas y de estado : Bien haces, pues que sabes que el matarme Para sacarme de este mundo importa, Y el morir se asegura con casarme. Dicesme que la vida es leve y corta,



Y que es la sucesion dulce y suave;

Y al matrimonio Cristo nos extrorta:

Que no ha de ser el hombre cual la nave Que pasa sin dejar rastro ni seña,

O como en el ligero viento el ave.

¡Oh, si aunque yo pagase el fuego y leña , Te viese arder, infame , en mi presencia , Y en la de tu muger que te desdeña !

Yo confieso que Cristo da excelencia Al matrimonio santo y que lo aprueba; Que Dios siempre aprobó la penitencia.

Confieso que en los hijos se renueva El cano padre para nueva historia, Y que memoria deja de sí nueva; Pero para dejar esta memoria,

Le dejan voluntad y entendimiento, Y verdadera por soñada gloria.

Dices que para aqueste casamiento Una muger riquísima se halla, Con el de grandes joyas ornamento.

Has hecho mal , ó mísero, en buscalla Con tan grande riqueza ; que no quiero Tan rica la muger para domalla

Dices que me darán mucho dinero
Porque me case; lo barato es caro;
Recelo que me engaña el pregonero.
Su linage, me dices, que es muy claro;
Nunca para las bodas lo hubo oscuro,
Ni ya suele ser eso gran reparo.

Muéstrasmela vestida de oro puro; Y como he visto píldoras doradas, En ella temo bien lo amargo y duro.

Que hermanos tiene y madre muy honrada , Cuentas; ó coronista adulterado , ¡Tú las quieres tambien emparentadas!

De su buen parecer me has informado, Como si por ventura la quisiera Por su buen parecer para letrado.
Que tiene condicion de blanda cera:
Bien me parece, Polo; pero temo
Que la derrita como á tal cualquiera.
Gentil muger la llamas por extremo,
Por gentil me la alabas y prefieres;
Solo ya te faltaba el ser blasfemo.
Nunca salgas, traidor, de entre mugeres;
Muger sea el animal que te destruya,
Pues tanto á todas sin razon las quieres.

En el último tercio del pasado siglo se publicaron en un periódico de Madrid dos sátiras sin nombre de autor; pero que conocidamente son de D. Melchor Gaspar de Jovellanos, español digno de otro siglo, y que reunia al saber mas profundo un talento vario y ameno. En ellas se advierte por desgracia algun otro pasage poco kimado, y frecuentemente cierta falta de cadencia y fluidez en la versificacion; pero á pesar de estas imperfecciones y de alguna expresion poco modesta, que pudiera haberse suprimido sin menoscabo de la gracia, en todo lo demas pueden presentarse ambas sátiras como dos excelentes modelos. En una de ellas contra la mala educacion de la juventud noble, se muestra el autor mas jovial que en la otra, divirtiéndose en pintar figuras ridículas con los colores mas vivos y adecuados:

> ¿Ves, Arnesto, aquel majo en siete varas De pardomonte envuelto, con patillas De tres pulgadas afeado el rostro, Magro, pálido y sucio, que al arrimo De la esquina de enfrente nos acecha Con aire sesgo y baladí? Pues ese, Ese es un nono nieto del Rey Chico: Si el breve chupetin, las anchas bragas,



Y el albornos no sin primor tercuado, No te lo han dicho; si los mil botones De filigrana berberisca, que andan Por los confines del jubon perdidos, No lo gritan; la faja, el guadijeño, El arpa, la bandurria y la guitarra Lo gritarán,

Para servir de pareja al retrato anterior, traza despues el poeta este etro:

¿Será mas digno, Arnesto, de tu gracia Un alfeñique perfumado y lindo. De noble trage y ruines pensamientos? Admiran su solar el alto Auseva. Linia, Pamplona ó la feroz Cantabria; Mas se educó en Sorez: Paris y Roma Nueva fe le infundieron ; vicios nuevos Le inocularon. Cátale perdido. No es ya el mismo: ; oh cual otro el Bidasoa Volvió á pasar! ¡Cuál habla por los codos! ¿ Quién calará su atroz galimatias? Ni Du-Maranis ni Aldrete lo entendieran. Mira cuál corre, en polison vestido, Por las mañanas de un burdel en otro. Y entre alcahuetas y rufianes bulle! No importa: viaja incógnito, con palo, Sin insignias y en frac; nadie le mira. Vuelve, se adoba, sale y huele á almizcle Desde una milla. ¡Oh, cómo el sol chispea En el charol del coche ultramarino! : Cuál brillan los tirantes carmesies Sobre la negra crin de los frisones! Visita, come en noble compañía; Al Prado, á la laneta, á la tertulia, Y al garito despues : ¡ qué digna vida! ¡Digna de un noble! ¿ quieres su compendio? « P...., jugó, perdió salud y bienes;

Y sin tocar á los cuarenta abriles , La mano del placer le hundió en la huesa. »

Con la misma viveza que retrata las personas, presenta el poeta á la vista todos los objetos que describe: ¿ se trata de la antigua casa de un noble? nos parece que estamos en ella:

> Sobre el porton de su palacio ostenta Grabado en berroqueña un ancho escudo, De medias lunas y turbantes lleno: Nácenle al pie las bombas y las balas Entre tambores, chuzos y banderas, Como en sombrío matorral los hongos. El águila imperial con dos cabezas Se ve picando del morrion las plumas Allá en la cima; y de uno y otro lado, A pesar de las puntas asomantes, Grifo y leon rampantes le sostienen : Ve aquí sus timbres. Pero sigue, sube, Entra y verás colgado en la antesala El árbol gentilicio, ahumado y roto En partes mil : verás que de sus ramas, Cual suele el fruto en la pomposa higuera, Sombreros penden, mitras y bastones: En procesion aqui y alli caminan En sendos cuadros los ilustres deudos, Por hábil brocha al vivo retratados. ¡ Qué greguescos! qué caras! ; qué bigotes! El polvo y telarañas son los gages De su vejez. ¿ Qué mas? hasta los duros Sillones moscovitas, y el chinesco Escritorio con ámbar perfumado, En otro tiempo de marfil y nácar Sobre ébano embutido, y hoy deshecho, La ancianidad de su solar pregonan.

Si del antiguo palacio de un noble desciende el poeta

. á pintar la humilde casa de una cortesana, halla en su paleta colores igualmente propios :

No adornaban

Tu casa entonces, como ogaño, ricas Telas de Italia ó de Canton, ni lustros Venidos del Adriático, ni alfombras, Sofá otomano, ó muebles peregrinos: Ni la alegraban, de Bolonia al uso, La simia, il papagallo é la spineta. La salserilla, el zahumador, la esponia, Cinco sillas de enea, un pobre anafe,

Un bufete, un velon y dos cortinas, Eran todo tu ajuar; y hasta la cama, Do alzó despues tu trono la fortuna,

¿ Quién lo diria! entonces era humilde.

Parecia que el poeta se habia estado divirtiendo á costa de la disolucion y extravíos de los jóvenes a quienes zahiere; pero su amarga risa no era sino de indignacion; y llegando esta á cierto punto, rebosa, por decirlo asi, á pesar del poeta, que al instante toma el tono áspero y vehemente del enojo:

> ; Cuántos, ó Arnesto, asi! Si alguno escapa, La vejez se anticipa y le sorprende; Y en cínica é infame soltería, Solo, aburrido y lleno de amarguras, La muerte invoca, sorda á su plegaria. Si antes al ara de himeneo acoge Su delincuente corazon, y el resto De sus amargos dias le consagra, ¡ Triste de aquella que á su yugo unida Víctima cae! Los primeros meses La lleva en triunfo acá y allá, la mima, La galantea.... palco, diges, galas, Coche á la inglesa....; Míseros recursos! El buen tiempo pasó. Del vicio infame



Corre en sus venas la cruel ponzoña : Tímido, exhausto, sin vigor.... ¡ qué rabia! El tálamo es su potro.

Hablando de la Oda sublime, se dijo que el entusiasmo autorizaba en ella cierto desórden bellísimo; y del mismo modo es muy natural y oportuno en la sátira cierto desenlace aparente, que anuncia el ímpetu de la indignacion, cual si no consintiese al poeta detenerse á recorrer las ideas intermedias. En la composicion citada se halla un ejemplo de esta clase: despues de aludir el poeta al estado de flaqueza á que ha reducido el vicio á la generacion actual, prosigue de esta manera:

Apenas de hombres La forma existe.... ¿ A dónde está el forzudo Brazo de Villandrando? ¿ Dó de Argüello O de Paredes los robustos hombros? ¿El pesado morrion, la penachuda Y alta cimera acaso se forjaron Para cráneos raquíticos? ¿ Quién puede Sobre la cucra y enmallada cota · Vestir ya el duro y centellante peto? ¿ Quién enristrar la pondetosa lanza? ¿ Quién?.... Vuelve, fiero Berberisco, vuelve, Y otra vez corre desde Calpe al Deva, Que ya Pelayos no hallarás nì Alfonsos Que te resistan ; débîles pigmeos Te esperan : de tu corva cimitarra Al solo amago caerán rendidos.

Cualquiera advierte la bellísima transicion con que interrumpiendo al parecer su discurso, salta el poeta á una idea que parece distante, pero que está en el fondo enlazada con la precedente.

Despues de expresar con fuego el riesgo que corre

la patria, necesitaba el poeta desahogar su corazon con sentidas quejas; y asi se le oye, al concluir, declamar con vehemencia:

¡ Y es esto un noble, Arnesto! ¡ Aqui se cifran
Sus timbres y blasones!... ¿ De qué sirven
La clase ilustre, una alta descendencia
Sin la virtud? Los nombres venerandos
De Laras, Tellos, Haros y Girones
¿ Qué se hicieron? ¿ Qué genio ha deslucido
La fama de sus triunfos? ¿ Son sus nietos
A quienes fia su defensa el trono?
¿ Es esta la nobleza de Castilla?
¿ Es este el brazo un dia tan temido;
En que libraba el castellano pueblo
Su libertad? ¡ O vilipendio! ¡ ó siglo!

La otra sátira de Jovellanos, contra la corrupcion de costumbres, presenta un carácter muy distinto de la anterior: en ella se ve al poeta animado desde el principio de otro sentimiento, que le consiente apenas divertirse en tono festivo, y antes bien le induce á expresarse con la energía severa de magistrado:

Ya la notoriedad es el mas noble
Atributo del vicio, y nuestras Julias,
Mas que ser malas, quieren parecerlo.
Hubo un tiempo en que andaba la modestia
Dorando los delitos: hubo un tiempo
En que el recato tímido cubria
La fealdad del vicio; pero huyáse
El pudor á vivir en las cabañas.
Con él huyeron los felices dias,
Que ya no volverán; huyó aquel siglo
En que las necias burlas de un marido
Las bascuñanas crédulas tragaban;
Mas hoy Alcinda desayuna al suyo
Con ruedas de molino: triunfa, gasta,

Pasa saltando las eternas noches Del crudo enero, y cuando el sol tardío Rompe el Oriente, admírala golpeando, Cual si faese una extraña, el propio quicio.

Las funestas consecuencias de los malos casamientos encienden la imaginacion del poeta; descubriéndose en sus acentos el tono vehemente de una justa ira:

> ¡ Qué de males Esta maldita ceguedad no aborta! Vee apagadas las nupciales teas Por la discordia con infame soplo Al pie del mismo altar; y en el tumulto, Bríndis y vivas de la tornaboda, Una indiscreta lágrima predice Guerras y oprobios á los mal unidos : Veo por mano temeraria roto El velo conyugal; y que corriendo Con la impudente frente levantada Va el adulterio de una casa en otra; Zumba, festeja, rie, y descarado Canta sus triunfos, que tal vez celebra Un necio esposo, y tal de un hombre honrado Hieren con dardo penetrante el pecho, Su vida abrevian, y en la negra tumba Su error, su afrenta y su despecho esconden.

Lleno el poeta de indignacion a vista de tamaños males, se vuelve con impetu contra los extravíos de la opinion y la parcialidad de las leyes:

> ¡ O pundonor mortífero! ¿ Qué causa Te hizo fiar á guardas tan infieles Tan preciado tesoro? ¿ Quién, ó Témis, Tu brazo sobornó? Le mueves cruda Contra la triste víctima que arrastra La desnudez y el desamparo al vicio;

Contra la débil huérfana, del hambre Y del oro acosada, ó al halago, La seduccion y al tierno amor rendida: La expilas, la deshonras, la condenas A incierta y dura reclusion; y en tanto Ves indolente en los dorados techos Cobijado el desórden, ó le sufres Salir en triunfo por las anchas plazas; La virtud y el honor atropellando.

El que siente con vehemencia, se expresa con rapidez; y al punto percibimos en la velocidad con que se agolpan las ideas y las palabras, que es cierto y no fingido el estado de agitacion en que se nos muestra el poeta:

> Ya fii el rico Brasil ni las cavernas Del nunca exhausto Potosí nos bastan A saciar el hidrópico deseo, La ansiosa sed de vanidad y pompa. Todo lo agotan; cuesta un sombrerillo Lo que antes un estado, y sé consume En un festin el dote de una Infanta. Todo lo tragan ; la riqueza unida Va á la indigencia : pierde, pordiosea El noble, engaña, empeña, maibarata, Quiebra y perece; y el logrero goza Los pingües patrimonios, premio un dia Del generoso afan de altos abuelos. ¿O ultraje! ¡ ó mengua! todo se trafica : Parentesco, amistad, favor, influjo; . Y hasta el honor, depósito sagrado, O se vende ó se compra.

Creo que los pasages citados, y no son los únicos de mérito, bastarán para comprobar cuán merecidos sean los elogios que se han dado á estas composiciones

No siempre la sátira asesta sus tiros contra los vi-

cios ó los defectos ridículos de las costumbres, sino que tambien se burla con donaire de los malos escritos, trocándose de moral en literaria: á cuya última clase pertenecen algunas de las antiguas, como dos de Barahona de Soto y alguna composicion de Villegas; y muy superior á todas las publicadas en época precedente la que se imprimió en el siglo último en el Diario de los literatos de España, encubriéndose su autor D. José Gerardo de Herbas bajo el fingido nombre de Jorge Pitillas. Supónese en ella el poeta irritado al ver el estrago de la literatura, y animado del deseo de desahogar su bílis:

No mas, no mas callar; ya es imposible : Allá voy, no me tengan, fuera digo; Que se desata mi maldita horrible.

No censures mi intento, Lelio amigo, Pues sabes cuánto tiempo he contrastado El fatal movimiento que ahora sigo.

Ya toda mi cordura se ha acabado, Ya llegó la paciencia al postrer punto, Y la atacada mina se ha volado.

Protesto, que pues hablo en el asunto, Ha de ir lo de antaño y lo de ogaño, Y he de echar el repollo todo junto.

Las piedras que mil dias ha que apaño, He de tirar sin miedo, aunque con tiento, Por vengar el comun y el propio daño.

Baste ya de un indigno sufrimiento, Que reprimió con débiles reparos La justa saña del conocimiento.

He de seguir la senda de los raros; Que mendigar sufragios de la plebe Acarrea perjuicios harto caros:

Y ya que otro no chista ni se mueve, Quiero yo ser satúrico Quijote Contra todo escritor follon y aleve : Guerra declaro á todo monigote; Y pues sobran justísimas razones, Palo habrá de los pies hasta el cogote.

En todo el contexto de esta sátira reinan la vive za y facilidad, y abundan la sal y el donaire, como en estos pasages dirigidos contra los corruptores de la lengua:

Hablo frances aquello que me basta Para que no me entiendan ni yo entienda , Y á fermentar la castellana pasta.

Y aun por eso me choca la leyenda,
En que no arriba hallarse un apanage
Bien entendido que al discreto ofenda.
Batir en ruina es célebre pasage
Para adornar una española pieza;
Aunque Galvan no entienda tal potage.
¿ Qué es esto, Lelio, mueves la cabeza?
¿ Que no me crees, dices? ¿ Que yo mismo
Aborrezco tan bárbara simpleza?
Tienes, Lelio, razon.

Y poco mas allá, hablando del escrito de un pedante:

El estilo y la frase inculta y fea
Ocupa la primera y postrer llana,
Que leo enteras sin saber que lea.
No halla la inteligencia siempre vana
Sentido en que emplearse, y en las voces
Derelinques la frase castellana.

¿Porqué nos das tormentos tan atroces?
Habla, bribon, con menos ritornelos,
Al paso llano y sin vocales coces:
Habla cómo han hablado tus abuelos,
Sin hacer profesion de boquilobo,
Y en tono que te entienda Cienpozuelos.
Perdona, Leho, el descortes arrobo;
Que en llegando á este punto, no soy mio,

Y estoy con tales cosas hecho un bobo :
Déjame lamentar el desvarío
De que nuestra gran lengua esté abatida ,
Siendo de la elocuencia el mayor rio.
Es general locura tan crecida ,
Y casi todos hablan cual pudiera
Velloso Geta ó rústico Numida.

El poeta toma para sus pinturas una brocha cargada de color fuerte, y la maneja luego con la mayor facilidad y desenfado: así habla de un mal libro:

> Fijanse en las esquinas carteloues, Que al poste mas macizo y berroqueño Le levantan ampollas y chichones. Un título pomposo y halagüeño, Impreso en un papel azafranado, Da del libro magnifico diseño. Atiza la gaceta por su lado, Y es gran gusto comprar por pocos reales Un librejo amarillo y jaspeado. Caen en la tentacion los animales, Y aun los que no lo son; porque desean Ver á sus compatriotas racionales; Pero ; ó dolor! mis ojos no lo vean : Al leer del fróntis el renglon postrero, La esperanza y el gusto ya flaquean; Marin, Sanz ó Muñoz son mal aguero; Porque engendran sus necias oficinas Todo libro incivil y chapucero. Crecen á cada paso las mobinas, Viendo brotar por planas y renglones Mil sandeces insulsas y mezquinas. Toda dedicatoria es clausulones Y voces de pie y medio, que al Mecenas Le dan, en vez de incienso, coscorrones.

Amenaza el poeta con censurar, señalándolos con



sus propios nombres, á tanto mal escritor, de la mísma suerte que lo hicieron los mejores satíricos antiguos y modernos, con cuyo ejemplo se apoya; respondiendo asial amigo que se esforzaba por disuadirle:

> Cesen ya, Lelio, pues, tus displicencias; Y á vista de tan nobles ejemplares Ten los recelos por impertinencias: Y excusemos de dares y tomares, Que el hablar claro siempre fue mi maŭa Y me como tras ello los pulgares. Conozco que el fingir me aflige y daña; Y asi á lo blanco siempre llamé blanco. Y á Mañer le liamé siempre alimaña. No por eso mi genio liso y franco Se empleará tan solo en la censura Del escritor que cree cojo ó manco: Con igual gusto, con igual lisura Dará elogios humilde y respetoso Al que goza en el mundo digna altura; Que no soy tan mohino y escabroso Que me oponga al honor, crédito y lustre De autor que es benemérito y famoso.

Mas puesto que es tan corto el número de tales escritores, y tan abundante la cosecha de malos, insiste el poeta en su propósito, y concluye ratificándose en él, como estimulado cada vez mas por el deseo que mostró al principio:

De aquí adelante pienso-desquitarme,
Tengo de hablar y caiga el que cayere;
Y en vano es detenerme y predicarme.
Y si acaso tú ú otro me dijere
Que soy semipagano y corta pala,
Y que este empeño mas persona quiere,
Sabe, Lelio, que en esta cata y cala

La furia que me impele y que me ciega,
Es la que el desempeño mas señala:
Que aunque es mi Musa principiante y lega,
Para escribir contra hombres tan perversos,
Si la naturaleza me lo niega,
La misma indignacion me hará hacer versos.

20. Desde el mismo siglo de Homero dejó Grecia á la posteridad el ejemplar mas antiguo que existe de Poema didáctico; que tal es el de Obras y dias en que unió Hesiodo preceptos de agricultura, consejos morales y fábulas religiosas de su pais. Este poema sugirió á Virgilio la idea de sus Geórgicas, muy superiores á su modelo, y á que no han podido acercarse ni á larga distancia tantos poetas como se han sucedido en el trascurso de muchos siglos. Repútase en efecto aquel poema como la obra mas perfecta en su género; y no parece sino que su autor estaba cierto de este voto de la posteridad, pues condenando á las llamas su Eneida, poco satisfecho de su mérito, no incluia sus Geórgicas en tan injusta y dura sentencia.

Esta obra presenta el mejor dechado de un poema didáctico: hallanse en ella preceptos de agricultura dados sin sequedad ni fastidio, episodios variados y unidos con acierto al asunto principal, descripciones inimitables, cuadros bellísimos, versificacion dulce y sonora, en una palabra, cuanto anuncia la union feliz de la razon, de la imaginacion y del buen gusto para dar á luz una obra perfecta.

Por lo respectivo á la poesía didáctica española, véase el apéndice en el tomo segundo de esta coleccion.

## CANTO V.

1. La Tragedia no refiere, sino imita y representa una accion grave, capaz de excitar terror y lástima en el ánimo de los espectadores, procurando para conseguirlo que la ficcion se acerque, en cuanto sea posible y conveniente, á la realidad. Parece extraño á primera vista, y nada hay sin embargo mas cierto, que nos causen placer unos sentimientos de suyo desagradables, y que veamos con gusto la representacion de sucesos que, si pasaran efectivamente, no podríamos presenciarlos sin dolor y angustia. Pero la causa de esta especie de contradiccion la descubrió sagazmente Aristóteles, notando que es tal la inclinacion natural del hombre á la imitacion, y tanto lo que se complace su amor propio al descubrir la semejanza que media entre el trasunto y el original, que nos agrada ver bien imitados aun aquellos objetos cuya vista no podríamos tolerar. Del mismo modo, pues, que experimentamos una sensacion agradable al ver, por ejemplo, el cuadro de una batalla pintado por Julio Romano, ó el grupo de Laocoonte, leemos con deleite la viva descripcion que hace Virgilio de la desgracia de este infeliz padre; porque la diferencia no consiste sino en los diversos medios que emplean para su imitacion la escultura, la pintura y la poesía; valiéndose esta de palabras, asi como las otras de mármoles v de colores.

Ya se colige de dónde nace principalmente el pla-

cer que nos causa la tragedia; pues produciendo en el ánimo una sensacion viva que le conmueve, pone en ejercicio su sensibilidad, aunque sin llegar hasta el punto de dolor y congoja que la realidad misma: que es lo que probablemente intentó expresar Aristóteles en un pasage que por muchos siglos ha hecho delirar infinito á sus comentadores; que es cuando dice aquel filósofo en el capítulo VI de su Poética, que la tragedia, por medio del terror y de la compasion, purga aquellas dos pasiones; esto es, les quita la parte acerba y dolorosa que tendria la realidad; y no les deja, por medio de la imitacion, sino el grado de fuerza conveniente para producir una sensacion agradable.

Esta es la especie de placer propio de la tragedia; pudiendo añadirse dos observaciones, tomadas de extremos opuestos, y que comprueban la misma verdad: las tragedias que no nos agitan y conmueven, nos disgustan por insulsas y frias; habiendo tenido razon Aristóteles en llamar á Eurípides el mas trágico de los poetas griegos, porque sus dramas dejaban mas profunda impresion en el ánimo, acabando casi siempre con fin desgraciado. Por el contrario, cuando el poeta por anhelo de parecer muy trágico traspasa cierto límite, y llega á causarnos horror con los objetos que presenta á la vista, ya el placer desaparece; porque se acerca demasiado la sensacion ingrata que produce la imitacion, á la que produciria la misma verdad. Se ve, por ejemplo, con profundo terror á Moncasin (en la defectuosa tragedia que lleva su nombre unido al de Blanca) cuando sale de la sala del tremendo tribunal de Venecia, y se detiene un instante al entrar por la fatal puerta; pero cuando

se le ve ajusticiado, ya se experimenta un horror tan desagradable que obliga á apartar la vista del odioso espectáculo.

2. Por fábula de una tragedia, asi como de cualquier otro drama, se entiende el arreglo de su plan, la disposicion de las diversas partes que constituyen la accion representada; parte la mas esencial, como que es el fundamento de todas. La primera regla tocante á este punto, prescrita desde el tiempo de Aristóteles y derivada de la naturaleza misma, es la unidad de accion: regla comun á todos los tiempos y paises, y la mas necesaria en el drama, puesto que aspira á producir en el ánimo una impresion profunda. Nada facilita mas el conseguirlo que el que todas las partes se dirijan á un solo punto; pues entonces la memoria no se fatiga, el entendimiento no se distrae, y el corazon recibe mas de lleno la impresion que se solicita : es como una plaza asediada, que ve asestadas todas las baterías enemigas contra una parte flaca del muro.

Cuando, por el contrario, la accion dramática no tiene la necesaria unidad, los inconvenientes que de ello resultan, son sumamente graves: una accion doble, encaminada á dos blancos diferentes, ó una sola tan enmarañada y confusa que no nos deje percibir un centro único, divide ó abruma la atencion, necesita el continuo esfuerzo del entendimiento y de la memoria, para no perder el hilo de la trama, y nos obliga á volver frecuentemente atras, en lúgar de seguir á placer la comenzada senda; todo lo cual disminuye notablemente el deleite que debiéramos experimentar. Aun cuando pudiera ser igual, nos disgus-

taria siempre ver que el poeta habia empleado varios y embarazosos medios, cuando pudiera haberle bastado uno solo y sencillo; y le haríamos entonces la misma reconvencion que al inventor de una máquina que hubiese aumentado sin necesidad ruedas y resortes.

- " En vano se aplican muchos modos para una accion.... Si una sola basta para enseñar y deleitar en un poema, ¿ para qué se aplicarán muchas?..... " Asi decia fundadamente en el siglo décimosexto un escritor español (el Pinciano en su Filosofía antigua poética) recomendando como esencialísima la unidad de accion.
- 3. Para conocer si una tragedia observa ó no la unidad de accion, el medio mas fácil, á mi entender, es observar si todo su argumento puede reducirse á una sola y única cuestion, propuesta desde el principio, oscura é incierta durante el curso del drama, y aclarada y resuelta al fin. Dos ejemplos, tomado uno del teatro español y otro del griego, pondrán de manifiesto esta doctrina: en la tragedia de la Raquel, de D. Vicente Garcia de la Huerta, se supone á Alonso Octavo prendado de una Judía, con cuya pasion y devaneos ha olvidado sus glorias; y á los Castellanos resentidos de aquella flaqueza y procurando libertar al rey de tau torpe yugo, primero con súplicas y representaciones, y al cabo conspirando contra Raquel. ¿Triunfará esta, favorecida por la pasion del príncipe, ó perecerá á impulsos de los súbditos irritados? Esta es la cuestion que sirve de argumento al drama, y que permaneciendo durante su curso dudosa é indecisa, queda al fin resuelta con la muerte de la Hebrea.

El asunto trágico mas celebrado del teatro griego, recomendado como modelo por Aristóteles, y admirado en todos los siglos y naciones, es el de Edipo; y sin duda debe de encerrar en sí gran mérito, cuando ademas de haberlo tratado Sóphocles entre los Griegos, lo trató tambien Eurípides, cuya obra no ha llegado á nosotros; como ha sucedido igualmente á la de Julio César, que ensayó este asunto en Roma antes que Séneca: en Francia lo han tratado Corneille, Voltaire y La Motte; y en Italia y en España no ha faltado quien haya traducido la obra griega, como lo han hecho Orfatto Giustiniano, y Estala. El argumento de la célebre tragedia de Sóphocles Edipo rey, (para distinguirla de la de Edipo en Colonna) se reduce á lo siguiente : este príncipe, que se cree hijo del rey de Corinto, ha huido de aquel pais para evitar que se cumpla el fatal oráculo de Apolo, que le habia anunciado que seria parricida é incestuoso: despues de haber abandonado, con aquel motivo, á los que reputaba sus padres, dirígese á Tebas, afligida entonces por el Esfinge, le vence y salva al pueblo; el cual agradecido le da el trono vacante por muerte del rey Layo, juntamente con la mano de la reina viuda. Todo esto se supone sucedido antes de que principie el drama.; pero desde que empiezan las averiguaciones sobre quien habia dado muerte á Layo, (cuyo crímen exigian los Dioses que se castigase, para que cesase la peste) y desde que principia el público á sospechar si realmente será Edipo el culpado, toda la curiosidad é interes de los espectadores se reduce á un solo punto, á saber : si efectivamente es Edipo el homicida que se busca, y si se ha cumplido en él el fatal oráculo. Esta cuestion, de que depende no solo la suerte

de una familia augusta, sino la felicidad de un reino, es la única sobre que versa el drama, y cuando despues presentemos un sucinto análisis de esta obra de Sóphocles, se observará como ha bastado á aquel gran poeta para componer su tragedia, sin mezcla de ninguna materia extraña.

4. Acerca de la extension material de la tragedia y del número de actos, me parece que la regla que se debe observar es, atemperarse á la costumbre de cada nacion y seguir el ejemplo de los mejores maestros; no solo por el influjo que tienen los hábitos, siendo muy arriesgado el contrarestarlos, sino porque suelen traer su orígen del carácter mismo de la nacion. Un Español, por ejemplo, no asistiria con gusto á un drama tan largo como los que suelen divertir á los Alemanes; y por otra parte, como en España está acostumbrado el pueblo á comedias heróicas en tres actos, no hallo inconveniente en que una tragedia conste de los mismos, aunque generalmente tenga cinco esta especie de drama.

Lo esencial es que no haya en ella partes inútiles, que son como aquellas plantas que nacen al arrimo de otras y les impiden medrar; sino que los episodios que se unan á la accion principal, sean necesarios, si es posible, para su mejor desarrollo; ó por lo menos, esten enlazados con tanto arte que parezca que contribuyen á sostenerla y auxiliarla. Cuando, por el contrario, se ve que el objeto del poeta no ha sido sino llenar un hueco, para que la accion complete su medida, aquellas partes extrañas y mal embutidas producen en el drama un efecto aun mas reprensible que los ripios en los versos. Sin salir del



ya citado ejemplo de Edipo, fácil es advertir cómo se extraviaron dos autores tan célebres como Corneille y Voltaire, á fuerza de querer aumentar con partes inconexas é inútiles el sencillo plan de la tragedia de Sóphocles. Por creer escaso el argumento del drama griego para trasladarlo del mismo modo al teatro moderno; por evitar el acto V (de que hablaré en otro lugar), y porque « no entrando el amor en la tragédia de Sóphocles, carecia del principal encanto que está en posesion de captar el aplauso público, » segun se expresó el mismo Corneille; imaginó este desacertadamente los amores de Teseo, rey de Atenas, y de una princesa hija de Layo, que ofuscan el asunto principal, dividen el interes que debia recaer enteramente sobre Edipo, y embarazan el curso de la accion desde el principio al fin, con menoscabo de la competente unidad. ¿Cómo pudo, pues, el gran Corneille llamar á tan inoportunos amores episodio feliz?

Voltaire, muy superior en el Edipo á su antecesor, pero cediendo como él á los caprichos de la moda, ó no hallando en el drama griego materiales bastantes para el suyo, imaginó los amores episódicos del aventurero Philoctetes y de la anciana reina de Tebas, madre y esposa de Edipo; y este pegadizo inoportuno, que desluce y entorpece los tres primeros actos, y que disgusta aun mas en la representacion que en la lectura, es el defecto principal de aquel drama, lleno por otra parte de mil bellezas, pero que no alcanzan á disculpar la falta de conexion de todas las partes con un fin único, que es en lo que consiste la unidad de accion. Un crítico frances observó que si despues de lecr el primer acto de aquella tragedia, saltase el lector hasta la mitad del tercero, la accion

principal pudiera anudarse igualmente bien: prueba concluyente de que el episodio de Philoctetes no es un medio favorable á la accion, sino mas bien un obstáculo: asi es que aparece empleado meramente para llenar los tres primeres actos, como no lo negó el autor mismo; y que la accion no empieza á caminar libre y desembarazada hasta que suelta aquella especie de rémora, y se adelanta rápidamente á su fin. El poeta, que se mostró tan gran maestro en los últimos actos, tuvo la sinceridad de confesar algunos años despues, hablando de su obra: « que en ella habia dos tragedias, una que versaba sobre Philoctetes, y otra sobre Edipo. »

Si tan vituperable es el defecto de episodios inútiles en el principio ó á la mitad de un drama, facil es colegir cuánto se agravará el mal cuando la parte ociosa se halle colocada en los áltimos actos, tanto mas importantes cuante que deben despertar el mas vivo interes: triste cosa es tener cualquiera miembro paralizado; pero á lo menos debe procurarse que no cunda el mal á la cabeza. Los críticos imputan con razon este defecto á la tragedia de los Horacios de Corneille; porque acabando la accion principal en los tres primeros actos, los otros dos no son sino una añadidura inútil, ó por mejor decir, dañosa, pues que presenta una acción distinta con detrimento de la principal. En aquel drama el interes grande, digno del pincel sublime de Corneille, es la contienda entre Roma y Alba, y los sentimientos que excita en las dos familias de Horacios y de Curiacios; pero cuando uno de los primeros, despues de triunfar de los tres enemigos, mata á su propia hermana porque habia manifestado compadecer á su querido, y cuando

luego la única duda que ocorre al públice (si es que hay siquiera esta incertidumbre) consiste en saber si Horacio será condepado por su crímen, ó absuelto en favor de su triunfo; naturalmente se debilita la impresion que han causado los prinieros actos: el último, como dice el mismo Corneille, se reduce á las defensas de una causa.

Una observacion semejante puede hacerse, á lo menos hasta cierta punto, respecto de una tragedia española, Sancho Ortiz de las Roelas (que es la Estrella de Sevilla, de Lope de Vega, refundida por D. Cándido Maria Brigueros). Sancho, emante de Estrella, con quien debia desposarse el mismo dia, recibe del rey la órden de matar á un caballero, que se supone habia agraviado al monarca; lo promete Sancho Ortiz ; sabe luego el nombre , y resulta-ser el de su mayor amigo, el del hermano do su querida : ¿ qué hará en tal conflicto? Resuélyese al fin a cumplir su palabra, desafía á Bustos Tavera, le mata; y Estrella recibe la noticia de la muerte de su hermano en el momento mas felia de su vida; cuando estaba ataviándose para la boda. Hnérfana, sola ya en el mundo, no tiene mas amparo que el de su prometido esposo; él la vengará y será su consuelo; asi grita la infeliz en lo mas agudo de su-pena:

·Llamadme, amigos, llamadme A Sancho Ortiz; venga aprisa; Consuéleme con vengarme.....

Mas entonces el juez interrumpe sus acentos, diciéndole con sequedad:

Ved quo ese es el homicida; Él le mató. —

Esta situacion bellísima es sumamente trágica; y el

poeta acertó á encerrarla con toda su fuerza en esta sentida exclamacion de Estrella:

> ¡Mi hermano es muerto; y le ha muerto Sancho-Ortiz!....

Tal es la accion que ocupa los dos primeros actos, y que da lugar á escenas interesantes, algo parecidas á las del Cid, aunque inferiores por la índole del argumento; pero el interes decae necesariamente en los últimos actos, embarazados con el proceso de Sancho Ortiz y con el mezquino personage del rey.

5. La tragedia no elige para sus imitaciones cualquiera accion comun de las que estamos viendo suceder todos los dias; sino una grave desgracia de las que ocurren á personas muy elevadas por su poder ó por otra causa semejante. La razon de esto es muy seneilla: tratandose de despertar la curiosidad y de conmover el corazon, no se conseguiria tan făcilmente uno ni otro presentando el cuadro de un suceso ordinario y frecuente : las impresiones repetidas pierden por eso mismo su fuerza. Lo contrario se verifica cuando la accion trágica presenta un aspecto singular y extraordinario; y hasta la misma grandeza de los personages, no solo hace mas verosimil la elevacion de pensamientos y de estilo que la tragedia requiere, sino que contribuye poderosamente á que consiga esta su principal objeto. Nos causa terror y conmiseracion la desgracia sucedida á cualquiera persona; pues naturalmente nos hace volver la vista á nuestra propia debilidad y tomar parte en los males agenos por natural simpatía; pero no tiene duda que aquellos sentimientos son mas vivos cuando la desgracia ha sobrevenido á personas cuyo poder ó fama nos obliga á

contemplarlas con cierto prestigio; porque haciendo involuntariamente la comparacion entre su antiguo estado próspero y su actual infortunio, nos parece este mas grave, y nos fuerza á contemplar con mas desconfianza y temor nuestra misma prosperidad. Al ver, por ejemplo, á Edipo en Colonna (tragedia de Sóphocles) ciego, desterrado, y sostenido en el brazo de su hija, no es posible olvidar que aquel desgraciado no es solo un hombre, digno de compasion por este solo título; sino que nació destinado á un trono, que llegó á ocuparlo, y que la fatalidad le ha arrastrado al último extremo de miseria. Cualquier hombre que sacrificase su amor y la felicidad de su vida, por no dejar impune la afrenta hecha á su padre, excitaria sin duda nuestro vivo interes; pero asi que oimos ( en las comedias de nuestro antigno teatro, y en la tragedia que de él imitó Corneille ) que aquel desgraciado amante, aquel hijo pundonoroso es el Cid, su solo nombre basta para embargar nuestra atencion y para conmover nuestro ánimo.

6. El alma de la tragedia es la lucha y contraste de pasiones, sin las cuales no parece sino un cuerpo muerto y helado: asi es que no hay belleza ninguna que pueda suplir esta falta; porque las demas perfecciones del arte podrán, si se quiere, recrear la razon y halagar la imaginacion ó el oido; pero el corazon necesita sentir, y las pasiones son las únicas que le conmueven. Argumentos trágicos hay que por aquella sola dote tendrán siempre un poderoso encanto en el teatro: tal es el citado argumento del Cid.

La lucha entre la pasion mas tierna del alma y uno de los principales deberes dictados por la natura-



leza, aparecerá bella é interesante en todos los siglos y naciones; porque el corazon humano entenderá siempre tal lenguaje; pero si se muda uno de los dos resortes, y se sustituye un frio deber (y mucho mas si es equivocado) á un sentimiento natural, la accion trágica perderá gran parte del interes que tanto la realzaba. Asi ha sucedido en la tragedia de Sancho Ortiz: este mata al hermano de su querida sin motivo, sin provocacion ni ofensa, solo por obedecer ciegamente una órden injusta del rey; el público recuerda á cada instante la verdad con que el mismo Sancho exclama:

Palabra por mí mal dada, Y para mi mal cumplida!...

pues que no debió hacer ni lo uno ni lo otro; y por consiguiente, aunque disculpen en parte su accion las preocupaciones de aquel siglo, la lucha de su corazon no es tan noble ni puede excitar el mismo interes que la de Rodrigo, el cual si mata al padre de Jimena, es porque este habia antes agraviado al suyo. La diferencia que media entre uno y otro caso, es tan grande, que refleja, por decirlo asi, hasta sobre las dos queridas : la pasion de Estrella excita menos interes en nosotros, porque la accion de Sancho Ortiz es de tal naturaleza que debe hallar poca disculpa ante los ojos de su amante; pero el motivo mismo que lucha contra el amor en el alma de Jimena, aboga indirectamente en favor de Rodrigo : si ella debe vengar la muerte de su padre, Rodrigo no debió dejar impune la afrenta del suyo. ¡Qué manantial de bellezas no ha debido nacer de la lucha de tales pasiones, diestramente manejada!

7. Para que la tragedia pueda conmover fuertemente, se procura con razon (y Aristóteles lo recomendó con acierto) presentar el contraste de violentas pasiones luchando con los sentimientos de la naturaleza; como acontece, por ejemplo, en el sabido argumento de Atreo y de Thiestes. Siempre nos produciria terror profundo ver á un enemigo implacable, que en el acto de fingir reconciliarse con su contrario, le presenta como prenda de union una copa llena de la sangre de su propio hijo; pero cuando en este pasage de la tragedia de Crebillon (que lo imitó de Séneca) dice Atreo á Thiestes:

« ¿Conoces esta sangre?.... » y el infeliz padre le responde :

« Reconozco

A mi hermano. .

esta sola palabra gradúa el terror hasta el último punto.

El otro ejemplo que he citado en el texto, es el de Orestes: argumento tan sumamente trágico, que lo trataron en Grecia Esquilo, Sóphocles y Eurípides, y que se ha visto repetido de mil modos en el-teatro moderno, con mas ó menos éxito. La situacion de cualquiera persona que entrase en un palacio para asesinar una reina, deberia naturalmente causar terror; pero cuando se ve que es Orestes quien va á matar á Clitemnestra; cuando el coro, en la *Electra* de Sóphocles, prepara asi el ánimo de los espectadores:

Yá con cautela y silenciosa planta Un vengador terrible de los muertos En el solar penetra de sus padres , Pronto en la diestra el homicida acero....

nos estremecemos al reflexionar quien es el que vibra

la espada y cual el seno que va á traspasar; y el terror nos embarga el aliento, cuando oimos á lo lejos los quejidos de la reina, que exclama:

¡ Ten piedad, hijo mio, de tu madre!

Imposible parece producir sensacion mas profunda; pero Sóphocles la aumenta todavía, dándole un color sombrío y religioso: Clitemnestra, asesina de su esposo, estaba condenada por los dioses á morir á manos de su propio hijo; y el coro dice al oir las últimas exclamaciones de la infeliz, en el acto de recibir los postreros golpes:

La imprecacion fatal ya se ha cumplido : Levántanse los muertes de la tumba A saciarse en la sangre de los vivos

## ¡ Qué terror no debia producir esta escena!

8. Pues que la tragedia es una imitacion, y que por su medio se propone producir una viva impresion en el ánimo, dedúcese claramente que debe procurar, en cuanto esté á su alcance, parecerse á la verdad misma : he dicho en cuanto esté á su alcance, porque una imitacion no es una copia servil, ni es dado á un poeta llevar en el teatro la ilusion á tal punto que crean los espectadores estar viendo realmente el palacio de · Argos ó de Tebas, y las desgracias de Agamenon ó de Edipo. Mas el arte puede aspirar á tal perfeccion, que el espectador olvida insensiblemente que la accion que ve representar, es fingida; y que en medio de los vivos sentimientos que le conmuevan, le cueste violencia volver sobre sí mismo y hacer esta reflexion para calmar su angustia. Asi se experimenta en las tragedias de los grandes maestros; y aquella fiel imitacion de

la verdad es la regla fundamental de las composiciones dramáticas.

9. Se ha escrito y disputado tanto acerca de la unidad de tiempo, prescrita como regla esencial por los maestros del arte, que procuraré dar una idea clara de aquel precepto, alejando las cuestiones inútiles y los sistemas extremos á que ha conducido á algunos literatos el espíritu de partido. Supuesto que la tragedia, como ya se ha dicho, debe acercarse en cuanto sea posible á la verdad misma, será mas perfecta la imitacion, si la accion representada puede haber sucedido realmente en las dos ó tres horas que dura el drama. No admite duda que entonces el espectador no tiene nada que suplir, pues que los sucesos siguen su curso natural; antes bien conoce que en el tiempo que ha estado en el teatro pudiera haber sucedido en el mundo la accion que ha visto imitada en la escena. Este es el colmo de la perfeccion respecto de la unidad de tiempo; y desde los Griegos hasta nuestros dias ha habido autores que lo han alcanzado en algunos dra-

Mas la gran dificultad de lograrlo en otros, y la escasez de argumentos que se brinden á ello, hizo desde muy antiguo que se pensase en conceder alguna mas anchura á los poetas, tanto en favor suyo como del público, que sin tal indulgencia se veria privado de muchas composiciones interesantes. ¿Mas á cuánto puede extenderse el espacio de tiempo que suponga la accion del drama? Aristóteles se expresó asi en el capítulo V de su Poética: «La tragedia procura, en cuanto es posible, encerrarse en un período de sol, ó traspasarlo poco; la epopeya no tiene tiempo limi-

tado, asi como tampoco lo tenia antes la tragedia.»

De estas palabras se infiere claramente: 1º que el rigor de la unidad de tiempo no era muy antiguo en el teatro griego: 2º que aun despues de establecido, se entendia por esta regla que la accion del drama se supusiese ejecutada y concluida en un periodo de sol, que es el espacio de veinticuatro horas, segun la opinion mas probable : 3° que este término no es tan riguroso y perentorio que sea una falta imperdonable prorogarlo un poco mas, como se colige de las dos modificaciones que pone el mismo Aristóteles á su precepto. Asi es que Corneille no dudó decir (en uno de sus Discursos sobre el drama) que extenderia aquella licencia hasta treinta horas; y aun despues se manifestó mas laxo en su doctrina, diciendo que « no se hable de doce ni de veinticuatro horas; sino que se procure estreohar cuanto sea posible la duracion de la accion dramática para aproximarla á la verdad; puesto que es una imitacion. » Dictámen de gran peso, como de quien reunia el profundo conocimiento del arte á una larga práctica de teatro; y con cuyo dictámen se mostró de acuerdo Voltaire. Y un siglo antes que ambos autores, ya habia insistido un español en la necesidad de observar la unidad de tiempo, si bien con alguna anchura; pues aunque parece que no condenaba el Pinciano la opinion de los que concedian cinco dias á la accion trágica, no por eso dejó de añadir inmediatamente, casi con las mismas palabras de Corneille: « que cuanto menos el plazo fuere, tendrá mas de perfeccion, como no contravenga á la verisimilitud, la cual es el todo de la poética imitacion. »

Prescindiendo de opiniones particulares, se entiende ya generalmente por unidad de tiempo que dure

la accion del drama veinticuatro horas : sistema que reune en su favor el voto de Aristóteles, la práctica de los buenos poetas, que han experimentado que aquel espacio es suficiente para el cómodo desarrollo de una accion dramática, y el asenso del público que no echa de ver en tales dramas nada que perjudique á la verosimilitud. La razon es clara : los espectadores que asisten á la representacion de un drama, tienen tan ocupada la imaginacion, tan despierta la curiosidad, y tan vivos los sentimientos del animo, que no tienen espacio ni voluntad para medir con un compas cada incidente de los que forman la accion dramática, y calcular por minutos su duracion: esto lo podrá hacer un crítico descontentadizo, sosegado en su estudio; pero no el público en el teatro. Por lo cual aconseja cuerdamente Corneille que cuando no pueda el poeta observar exactamente la unidad de tiempo, cuide de no poner en su drama ninguhas señales que denoten la duracion de la accion, como la hora en que principia y concluye, etc.; porque cuando se deja libre la imaginacion del auditorio, sigue con interes el curso de la accion, sin percibir muchas veces que este es algo violento y precipitado; y no conviene en tal caso hacérselo notar contra su voluntad. Añádase á esto que los modernos llevan gran ventaja á los antiguos, aun reducidos unos y otros al mismo espação de veinticuatro horas: en el teatro griego no quedaba nunca la escena vacía de gente, ni suspensa la atencion de los espectadores: los entreactos los llenaba el coro, que unia con su canto un grupo de escenas con otro; de tal suerte que el público veia seguidamente y sin interrupcion el curso del drama: asi era muy fácil apercibirse de que en las dos ó tres horas

que húbiese durado la representacion de una tragedia. no podia haber sucedido una accion que necesitaba veinticuatro. No asi en el teatro moderno: en él está mas señalada la division de actos; entre uno y otro media algun tiempo; no se ove en el intervalo nada concerniente al drama; y si esto es poco favorable al fin que este se propone, porque se distrae la atencion y el ánimo se enfria, no tiene duda que favorece mucho á los poetas respecto de la unidad de tiempo; pues pueden suponer que entre los actos han sucedido cosas necesarias al curso del drama, y el público lo concede sin dificultad, no habiendo en ello nada que dañe á la verosimilitud. Asi puede conciliarse, á mi entender, la opinion de los muy rígidos, que entienden la unidad de tiempo en el sentido mas estricto, y la opinion comunmente admitida que amplía aquella hasta el término de veinticuatro horas : porque con algun cuidado y esmero del poeta puede lograr en los mas de los argumentos que la parte de accion comprendida en cada acto pueda haber sucedido realmente en el tiempo que dura su representacion; y aprovecharse de los entreactos para distribuir entre ellos las demas horas concedidas, suponiendo que suceden en dichos intervalos los incidentes que exija la disposicion del argumento. Lo necesario es que aun en la parte de accion dramática que se supone sucedida fuera de la vista de los espectadores, no haya nada que se oponga á la verosimilitud; como si apareciese claramente que es imposible que haya sucedido en el tiempo que se supone. Cuando en la tragedia de Séphocles envia Edipo á buscar á un Tebano, que iba en compañía de Layo cuando fue asesinado, para que declare las circunstancias de su muerte, el poeta pone en boca de

la reina que aquel hombre está en el campo guardando ganados, y que es fácil hacerle venir : asi al ver que van á buscarle al final del acto 3°, el público no nota ninguna inverosimilitud al verle comparecer al final del 4°; y no se detiene siquiera á reflexionar si pudo verificarse este incidente en el tiempo que ha estado cantando el coro durante un entreacto y en el que se ha gastado en cuatro escenas : como el pastor podia hallarse cerca; como lo han buscado con la mayor urgencia, y como los espectadores estan en el colmo de la agitacion, no extrañan que venga tan pronto, sino mas bien estan impacientes, y al ver que Edipo pregunta al pueblo si es aquel que viene á lo lejos, desean que el coro responda que sí, y hasta les parece que tarda.

Por el contrario, cuando en la Andrómaca de Eurípides parte Orestes de Ftia para ir á Délfos (ciudades bastante lejanas.) y mientras los actores pronuncian pocos versos, sin salir de la escena, vuelve un mensagero con la noticia de que llegó allá Orestes, y que asesinó á Pirro, el espectador no puede menos de advertir que no ha habido tiempo para andar dos veces el camino, ni para haberse verificado los acontecimientos que se suponen: inconveniente que ha evitado Racine en su bellísima tragedia, en la que hallándose Orestes y Pirro en el mismo lugar, se supone sin el menor inconveniente que aquel crímen se ha cometido en un templo.

10. La unidad de lugar (que juntamente con la de accion y la de tiempo completa las tres unidades dramáticas) consiste, en el sentido mas riguroso, en que nunca se mude la escena; es decir, que durante



todo el curso del drama se suponga que la accion representada sucede en el mismo sitio ó parage, sin que haya por lo tanto necesidad de mudar la decoracion. Hablaré primero de esta regla, y despues del modo de observarla. Es indudable que no se halla prescrita por Aristóteles, ni por Horacio, ni por ningun maestro de la antigüedad; pero tambien es cierto que al dictarla los modernos, se fundan en una razon sólida. Supuesto que tanto contribuye al efecto que intenta producir un drama la ilusion de los sentidos, y que en cuanto sea posible debe acercarse la imitacion á la verdad, es evidente que si el espectador ve siempre ante sus ojos una misma escena, por ejemplo, una plaza ó un salon, es mas fácil que se consigan aquellos objetos que no cuando ve mudar las decoraciones, recordándole aquella mudanza que está en el teatro, y que lo que le parecia un palacio ó un templo, no era-sino lienzos pintados. Asi no admite disputa que el drama en que se observe hábilmente aquella regla, será mas perfecto, bajo tal concepto, que otra composicion en que se quebrante.

¿Pero es tan cierto, como comunmente se asegura, que les Griegos observaron la unidad de lugar? Nada mas verdadero, si se toman estas palabras en su sentido material; pero nada mas inexacto, si se protende que observaron escrupulosamente dicha regla de los modernos: en el testro griego el lugar que constantemente representaba la escena, era un sitio público, que cuando mas admitiria alguna leve mudanza para acomodar la decoraciou al drama particular que se representaba; pero que por lo comun solo tenia relacion con la especie general á que el drama correspondia. En las tragedias el teatro representaba una

plaza con fachadas de palacios, templos ó edificios semejantes: lo cual proporcionaba una secoracion magnifica y análoga á la dignidad del asunto, al paso que hacia mas verosímil·la asistencia del coro, que representaba la reunion del pueblo: tambiem de esta manera hallaba el poeta mas facilidad para el arreglo de su plan.

En la comedia tampoco se mudaba la escena, y representaba siempre una plaza ó calle con vista de casas ú otros edificios comunes; porque este adorno era mas adecuado al género modesto del drama á que se destinaba, y facilitaba la disposicion de la accion dramática entre personas particulares, únicas que consiente la comedia: tambien era necesario que el lugar de la escena fuese público, para que pudiese asistir el coro. Lo dicho basta para dar á entender porqué los antiguos no hablanon de la unidad de lugar, que necesariamente practicaban; pues que no habia sino una sola especie de decoracion para cada clase de drama.

Pero esto mismo comprueba que de estar reducidos los antiguos á una escena única, habian de resultar graves inconvénientes contra la verosimilitud; pues no son muchos los dramas cuya accion se componga de varios incidentes, que puedan todos suceder verosímilmente en una plaza ó sitio público, como se verifica en la tragedia de Edipo. Mas en otros dramas griegos no quedaba á los espectadores sino uno de estos dos recursos: ó suponer con la imaginacion que se variaba el lugar de la escena, á pesar de que veian subsistente la misma decoracion; ó consentir que pasasen en el mismo lugar cosas inverosímiles. Asi Corneille decia acertadamente (en el exámen de

una de sus obras): « Que los antiguos se permitian aquella libertad; que escogian por lugar de sus comedias, y aun de sus tragedias, una plaza; pero que él por su parte se ratificaba en que si se las examinase á fondo, se veria que mas de la mitad de lo que en ellas se dice, estaria mejor dicho en una casa que en la plaza. » « Por imposible tengo ( decia en otra ocasion) que se elija por lugar de la escena una plaza pública sin que resulte aquel inconveniente. »

Asi se ve que no eran los Griegos tan rígidos observadores de la unidad de lugar como de continuo se repite; pues hasta en algun drama, como en las Euménides de Esquilo, el mismo personage aparecia ya en una ciudad y ya en otra; y si se entiende que cumplian con aquel precepto porque nunca variaban materialmente la decoracion, tenia razon el célebre Metastasio en decir : « Permítaseme tambien á mí que pueda presentar solos en las plazas públicas (perpetua escena del antiguo teatro) á los monarcas, á las reinas y doncellas reales; que pueda presentar en la cama, en una plaza pública, á las reinas y príncipes enfermos; que pueda yo tambien hacer que mis personages elijan eternamente la plaza pública para tramar las conspiraciones mas atroces y peligrosas, asi como para hacer las mas íntimas, las mas secretas y quizá las mas vergonzosas confesiones; y entonces tampoco tendrán mis dramas necesidad ninguna de que se mude la escena. »

(Extracto de la Poét. de Aristóteles, cap. V.)

Los críticos franceses son los mas rígidos en este
punto; y los excelentes dramáticos que ha poseido
aquella nacion y que han logrado que su teatro sea el
mas arreglado de Europa, han conseguido en algunos

de sus dramas unir á las demas bellezas la fiel observancia de la prescrita unidad. Pero despues de tributarles este justo elogio, no será ocioso advertir que la aplicacion de tan severos principios debe siempre hacerse con alguna templanza; y que si hubiera de aplicarse al teatro frances el nimio rigor con que suele juzgarse á otros, mucho habria que decir respecto de la exacta sujecion á esta regla.

Corneille tenia demasiada grandeza de ánimo para dejar de reconocerlo: inculca, es cierto, que se procure, siempre que sea posible, observar la mas estricta unidad de lugar; pero como muchos argumentos no la toleran, se muestra inclinado á conceder por terreno al drama todo un pueblo, ó á lo menos una parte de él que comprenda un espacio determi-- nado. Asi es que él propio no observó la rigurosa unidad de lugar en muchas de sus mejores tragedias, como el Cid, Rodoguna, Cinna y Heraclio; y confesó modestamente que solo habia podido observarla en tres: en los Horacies, en Polieucto y en Pompeyo. Aun de este reducido número habria que rebajar alguna: ¿ cómo se observa, por ejemplo, aquella estrecha regla en los Horacios? Haciendo que el rey de Roma venga á la misma casa del acusado á oir su defensa y juzgarle; cosa no solo contraria á las costumbres de aquella nacion, sino á las de cualquiera otra: el mismo Corneille confesó que lo habia hecho únicamente constreñido por el apremio de la regla de la unidad de lugar; y su célebre comentador, juzgándole mas severamente, no dudó condenar aquel paso como invero símil é impropio.

El mismo Voltaire dice mas de una vez, que « no entiende por unidad de lugar el que siempre se re-

presente en el mismo sitio; antes bien que la escena pueda pasar en muchos lugares, representados verosímilmente en el teatro; pues nada se opone á que se vea fácilmente en él un jardin, un vestíbulo, una habitacion. » Quejábase, por lo tanto, de la mala construccion de los teatros, porque fabricados con mas arte « pudieran presentar á la vista todos los sitios particulares en que pasa la escena, sin dañar á la unidad de lugar; la cual comprende (segun él) todo el espectáculo que la vista puede abrazar sin trabajo. » Aparece, pues, que tampoco era muy severo en este punto el trágico frances; el cual se valió muchas veces del mismo medio que practicaban los antiguos para conservar la unidad de lugar: ¿ pero qué le sucedió? que fue á dar en el mismo inconveniente que ellos. En su Mahoma, por ejemplo, el teatro representa una plaza con la fachada y vestíbulo de un templo; ¿ pero quién puede creer como verosímil que aquel astuto impostor, en una ciudad enemiga y en el crítico dia de una tregua, elija un sitio público, al paso de la gente y á la puerta misma del templo, para descubrir secretos importantes, y hasta para ordenar á Zeid el asesinato de su padre, persona la mas podero:a en la Meca, y con tantos medios de espiar los pasos de su enemigo?

De todos los trágicos franceses Racine es el quemejor ha observado la unidad de lugar; mereciendo que un crítico tan perspicaz como Geoffroy diga en alabanza suya: « En la mayor parte de las obras mæestras de Racine se señala con admirable exactitud el lugar de la escena; y en la Atalía esta especie de unidad es perfecta. » Pero á pesar de ser acreedor Racine á tan cumplido elogio, tal vez si se examinan

con cuidado sus obras, se verá aun en las mejores que por no faltarse aparentemente á la deseada unidad, y conservar la misma decoración durante todo el drama, no se repara en representar incidentes que no han podido suceder en un mismo sitio: por evitar una inverosimilitud, se cometen varias. No se muda la escena en Andrómaca, por ejemplo; pero en el mismo salon de paso la enamora Pirro y la insulta su rival; trama Orestes con Pílades el arriesgado robo de Hermione; y esta exige de su ciego amante el asesinato del rey. No se muda tampoco la escena en Británico, en Bayaceto ni en otras tragedias; pero se ve en la misma sala á los amantes perseguidos hablar de sus peligrosos amores, tramarse las mas ocultas conspiraciones, y elegirse cabalmente el salon de que acaba de salir un tirano ó una rival terrible, para concertar ante su misma puerta los medios de defensa ó de venganza. Aun en aquella misma Atalía, obra maestra del teatro y celebrada cual dechado perfecto relativamente á esta unidad, ¿ cómo se observa esta? presentando en el mismo vestíbulo del templo, lugar de la escena, cosas que no han podido pasar verosímilmente en él : nadie elige aquel sitio, teniendo por enemiga á una Atalía y en el dia de mas riesgo, para coronar al niño rey y preparar el armamento de los Levitas á fin de proclamarle y sostenerle; y si el Gran Sacerdote pudo cometer tal imprudencia, en vez de elegir el parage mas lejano y recóndito, aun es mas inverosímil que elija el apóstata Mathan la misma casa de su mayor contrario, y cuando ya ha avisado su llegada, para descubrir á su confidente los secretos de su política, sus ocultos planes y hasta sus íntimos remordimientos. Forzoso es repetir, aun respecto de la Atalía, lo que decia Geoffroy hablando de la Andrómaca: « es preciso absolutamente prestarse á la ilusion teatral, y no exigir una verosimilitud mas severa, que haria casi imposible la práctica del arte. » Sea dicho todo esto, no en menoscabo de la admiración que merecen los que han levantado la tragedia al mas alto punto de perfeccion; sino como prueba de la templanza con que deben aplicarse las reglas, cuando son poquísimas las obras de los mejores maestros que no hayan menester indulgencia.

Mas ya que es tan diffeil observar escrupulosamente la estrecha unidad de lugar, ¿ no seria posible admitir respecto de ella alguna latitud? « Desearia yo (decia Corneille) que asi como lo que se representa en dos horas, debe procurarse que pudiera pasar en dos horas; asi lo que se hace ver al espectador en un teatro que no se muda, pudiera encerrarse en un salon ó cuarto; pero esto es muchas veces tan difíeil, por no decir imposible, que es menester por necesidad hallar el modo de dar alguna amplitud respecto del lugar, asi como se ha hecho respecto del " tiempa. » Si en materia tan espinosa he de decir francamente mi opinion, reconozco como mas perfecto el drama en que no se uso de ninguna dispensa en este punto, como lo es aquel en que la accion dura tres horas, y no veinticuatro; pero del mismo modo que se ha concedido este ensanche á los poetas; no hallo grave inconveniente en que se mude el lugar de la escena, con tal que se observen dos condiciones; primera: que no solo no se varie de pueblo, sino que toda la accion pase en un espacio reducido, como una plaza, un templo y el interior de un palacio con-

tiguo, y aun todavía mejor si se encierra toda ella en las varias partes del mismo edificio. Segunda: que nunca se verifique la mudanza de decoracion en medio de un acto, cortando la trabazon de las escenas y perjudicando al efecto del drama, sino en los entreactos; come tambien lo recomendó para en caso necesario Corneille, citando como ejemplo su Cinna. Las razones principales en que se apoya esta opinion, son fáciles de concebir: tan limitada facultad, muy poco dañosa á la ilusion dramática, daria mucha anchura al poeta, y evitaria á los espectadores el tener que dispensar faltas mas graves: un solo cambio de escena evitaria á veces muchas cosas inverosímiles, haciendo que pareciese simple y natural el curso del drama. Ya que el espectador tiene que suponer, por ejemplo, que lo que está viendo, es Roma, no hallo grave mal en que al principio crea ver el Foro, y en el segundo ó tercer acto el próximo palacio del Senado.

Tal vez los antiguos no se valieron de una facultad semejante, como sospecha Metastasio, porque no tenian los mismos medios que los modernos, cuyo uso hubiera tambien hecho mas difícil la inmensa extension de sus teatros, el representarse de dia, y otras circunstancias parecidas á estas; pero, en mi concepto, les hubiera sido imposible verificarlo con igual ventaja que nosotros, á causa de que la representacion del drama no se interrumpia nunca, quedando siempre actores 6 coristas en el teatro. Mas en el de los modernos, en que los entreactos producen una suspension total y dejan despejada la escena, denotando la division de las partes subalternas de que se compone la accion principal, no veo nota-

ble perjuicio en que se varie la escena de los diversos cuadros, siempre que se haga únicamente en caso necesario, y con gran circunspeccion y miramiento.

la parte de accion que se representa delante de los espectadores, y la parte que se supone sucedida fuera de su vista y que algun actor les relata. Ni en una ni en otra debe suponerse nada que parezca inverosímil 6 absurdo; cosa tan esencial, cuanto puede un hecho ser cierto, habiéndose verificado en el mundo, y no poder representarse ni referirse en el teatro, por no ser verosímil: asi, por ejemplo, han existido monstruos en la especie humana que han cometido un crímen atroz sin motivo ni interes; pero el público no admitiria en un drama un hecho semejante, ni da crédito nunca á una accion si el poeta no tiene cuidado de indicarle la causa que la ha producido.

¿Mas qué parte de la accion dramática deberá representarse y cuál referirse? Por regla general debe narrarse lo menos posible, porque el drama es por su propia índole activo, y porque causa mas impresion en el ánimo de los espectadores lo que ven que no lo que oyen: conviene que se engañen por sus mismos ojos. Pero como estos son testigos mas fieles que los oidos, y se creen menos expuestos á engañarse, de ahí es que hay cosas en un drama que el poeta debe evitar ponerlas á la vista, y procurar que pasen furtivamente, por decirlo asi, encubiertas en una diestra narracion.

De dos ejemplos me he valido en el texto: el de Medea indica el cuidado que debe tenerse de no presentar cosas horrorosas á la vista; sino antes bien

debilitar su impresion, haciendo que meramente se refieran. Horacio habia inculcado este precepto, valiéndose del mismo ejemplo: pero, á lo que parece, no lo tuvo presente Séneca ó el poeta latino autor de Medea; y presentó una escena que en vez de terror trágico, ofrece un horror de tal naturaleza que solo un pueblo feroz pudiera tolerarlo. Bastaria sin duda, oir á Medea decir á Jason que acaba de asesinar sus propios hijos; ¿pero quién padiera sufrir ver á aquella muger frenética, colocada á la vista del público en lo alto del palacio, matar á un hijo y arrojar el cadáver á su padre; matar despues al otro; y manifestar sentimiento de no tener mas, pareciéndole aquel número corto á su venganza? Despues de un espectáculo tan atroz no faltaba al poeta sino lucir la sutileza de su ingenio con una idea alambicada de crueldad : Medea dice que registrará con la espada para ver si tiene oculta en su seno alguna otra prenda del perjuro, y que la arrancará con el hierro. ¡ A qué extravíos tan absurdos conduce el querer exagerar las situaciones y los sentimientos!

El otro ejemplo citado en el texto denota que debe preferirse el medio de la narracion cuando haya riesgo de que una cosa no se ejecute bien en el teatro, y parezca inverosímil puesta á la vista, no mediando igual peligro si solo se refiere. Hipólito, requerido en vano de amores por su madrastra, es víctima de la imprecacion de su padre, que creyéndose agraviado pide á Neptuno que le vengue: asi el espectador da fácilmente crédito á la muerte de aquel príncipe, arrastrado por sus caballos, que volcaron el carro al ver salir del mar un monstruo marino; pero lo mismo Eurípides en su tragedia que Racine en su hermo-



sísima *Eedra* han puesto en *relacion* aquel acontecimiento, y han evitado cuerdamente *representarlo* en las tahlas.

Con esta ocasion no puedo menos de hablar de una nueva regla que han intentado introducir algunos legisladores franceses, y que comunmente se repite como cosa asentada, suponiendo que se ha tomado de los antiguos: tal es el precepto de no ensangrentar la escena; precepto que han inculcado muchos autores, y algunos de gran mérito. Mas ante todas cosas conviene advertir que ninguno de los tres mejores maestros del arte lo ha establecido, y alguno de ellos ha indicado precisamente lo contrario: Aristóteles, en el capítulo décimo de su Poética, cuenta como parte de la accion dramática las pasiones; entendiendo por ellas, no los afectos del ánimo, sino los padecimientos del cuerpo; « las acciones destructivas y dolorosas, como las muertes presentadas al público, los tormentos, las heridas, y otras cosas de semejante naturaleza; » « en una palabra; (segun la frase del sensato Batteux ) lo que se llama en estilo dramático derramamiento de sangre. »

Horacio no prescribió á los autores dramáticos la supuesta regla; y solo al aconsejarles que no presentasen á la vista de los espectadores cosas que en vez de ser creidas, solo excitarian repugnancia, se valió de dos ejemplos que en uno y otro, sistema deben condenarse: el citado de Medea despedazando á sus hijos, y el de Atreo cociendo á vista del público entrañas humanas: yo recuerdo haber visto en el teatro de Londres, en una bellísima tragedia de Shakespeare, á las brujas cociendo en una caldera cosas semejantes, y no me ha quedado duda de la



razon que tuvo el crítico latino para condenar tamaño absurdo.

Boileau mismo, cuyo voto tiene tanto peso, dijo como Horacio: « que hay objetos que el arte con prudencia debe comunicar por medio del oido y ocultar á la vista; » pero no expresó de modo alguno que no pudiera presentarse en la escena ningun espectáculo sangriento; antes me parece, si es que no me engaño, que mostró la opinion contraria en los dos versos en que dijo: « Asi para encantarnos la tragedia llorosa hizo que expresase su dolor Edipo, todo ensangrentado; » recordando manifiestamente, y celebrando por su efecto trágico, el acto quinto de la tragedia de Sóphocles, en que aparece aquel monarca teñido con su propia sangre, al momento despues de haberse arrancado los ojos.

En cuanto á la práctica de los Griegos, si se entiende por no ensangrentar la escena, no presentar cadáveres, vemos que frecuentemente usaban en sus tragedias de este recurso aun sin necesidad, solo por aumentar el terror en el público; como sucede, por ejemplo, en el Agamenon de Esquilo y en la Andrómaca de Eurípides, travéndose á veces al teatro hasta dos cadáveres, como el de Eteocles y el de Polinices en la tragedia de los siete caudillos delante de Tebas. Si se entiende por aquellas palabras no presentar sangre ni heridas, va hemos visto lo que sucede en el Edipo de Sóphocles, y aun mas todavía en el Hércules furente de Eurípides y en otros dramas griegos. Mas si por ventura lo que se supone, es que los antiguos no consentian que muriese nadic en la misma escena, se ve desmentida esta proposicion en el Ayax furioso de Sóphocles y en el Hipólito de Eurípides, en que

viene á espirar el príncipe á la vista misma de los espectadores, con la circunstancia notable de que asi un esclavo como el coro, y hasta el mismo Hipólito, repiten todos de varias maneras que el desgraciado príncipe viene destrozado, vertiendo sangre, convertido su cuerpo en una llaga.

Los Romanos, cuyo duro corazon necesitaba impresiones violentas y les hacia recrearse con luchas de gladiadores y combates de fieras, no serian ciertamente los que desterrasen de su teatro el derramamiento fingido de sangre, cuando les divertian los horrores verdaderos del circo: observacion que se halla confirmada por las pocas tragedias que nos quedan de aquella nacion, unidas todas bajo el nombre de Séneca. Ya bemos presentado una muestra de ellas en la Medea; y en el Edipo se ve que en este punto iba mas lejos el teatro latino que el griego: en la tragedia de Sóphocles solo se presenta Edipo ensangrentado; pero en la de Séneca la reina Jocasta sale á matarse en el teatro, « hiriendo con su mano el seno que habia podido contener juntamente un hijo y un esposo. » Cae en efecto en el teatro mismo; y el coro tiene cuidado de decirlo, añadiendo la circunstancia de que « es tanta la sangre de la herida, que ha arrojado fuera el hierro. » Y si en la Fedra de Eurípides, se contentó el poeta con presentar al público el cadáver de la reina, en la tragedia de Séneca se mata aquella á vista y presencia de los espectadores.

Los Ingleses, cuyo caudal trágico casi puede decirse que está reducido al que les dejó el célebre Shakespeare, no serán tampoco citados en apoyo de la supuesta regla; pues cabalmente se les presenta como ejemplo escandaloso del abuso contrario.



El teatro aleman admite muertes basta en sus dramas; así como el español las admitia aun en sus antiguas comedias.

En Italia, cuna de la tragedia moderna, el adusto Alfieri, que ha sobresalido tanto entre los demas autores hasta el punto de dar norma al teatro trágico de su nacion, no ha creido deber sujetarse á semejante precepto, siendo asi que tanto se esforzó por imitar el teatro griego; y mas bien el caracter de sus tragedias peca por duro y terrible.

Queda, pues, la cuestion casi reducida al teatro frances; y sin hablar de los autores modernos, ni citar entre los antiguos á un Crebillon, acusado por el extremo opuesto, ni á otros autores menos célebres, me limitaré á los tres clásicos, presentados justamente como los mejores modelos. De ellos el que mas evitó ensangrentar la escena, fue Corneille; y aun por acomodarse á la supuesta regla, hizo que en los Horacios no muriese Camila á vista del público, (como se verificó en las primeras representaciones de dicha tragedia) sino entre bastidores; prefiriendo el inconveniente de que el teatro quede un instante vacío. Pero veamos lo que él propio dice sobre esta materia: « Si es una regla la de no ensangrentar la escena, no es seguramente del tiempo de Aristóteles, el cual nos enseña que para conmover se necesitan cosas que causen espanto, como heridas y muertes en espectáculo. » « Horacio no quiere que se aventuren en el teatro hechos demasiado repugnantes á la naturaleza, como el de Medea matando á sus hijos; pero no encuentro que deduzca de ahí una regla general para toda especie de muertes.» Si evitó Corneille presentar á Edipo, como lo hizo Sóphocles, vertiendo sangre

de sus ojos recien arrancados, no dice que lo hiciera por no quebrantar las reglas, sino « por no lastimar la delicadeza de las damas, que componen la parte mas bella del auditorio. » Asi su comentador, tan inteligente en la materia, no dudó expresarse en estos términos: « No sé vo si hoy dia, hallándose ya libre y purgada la escena de todo lo que la desfiguraba, no se pudiera hacer que apareciese Edipo ensangrentado, como se mostraba en el teatro de Atenas. La disposicion de las luces, Edipo no apareciendo sino en el fondo de la escena para no ofender demasiado la vista, mucho patético en el autor y poca declamacion en el actor, los gritos de Jocasta y el dolor de los Tebanos pudieran formar un espectáculo admirable. » Ya se echa de ver que Voltaire no aprobaba la nimia delicadeza que se intentaba introducir; « aunque estába lejos de proponer (como dice acertadamente) que se convierta el teatro en un lugar de carnicería, como en algunos dramas de Shakespeare y de sus sucesores. » Ni se contenta con citar el teatro griego y los sabidos ejemplos de Hipólito, Philoctetes, Prometeo, etc. para probar cual era la práctica de los antiguos; sino que dice despues directamente: « á lo menos, digánme por qué es permitido á nuestros héroes y heroinas de teatro el matarse, y les está prohibido el matar á otros: ¿se ensangrienta menos la escena con la muerte de Atalida, que se da de puñaladas por su amante, que lo que se ensangrentaria con la muerte de César?.... » « Todas estas leves de no ensangrentar la escena, de no hacer hablar mas de tres interlocutores, etc. son leyes que, en mi concepto, podrian tener algunas excepciones en nuestro pais, como las tuvieron en Grecia. No son lo

mismo las reglas de decoro, siempre un poco arbitrarias, que las reglas fundamentales del teatro, como son las tres unidades. « Con tales principios teóricos y su aficion al vigor y energía del teatro ingles, no es extraño que Voltaire no evitase en la práctica presentar en el teatro sangre y heridas, cadáveres y muertes, como se observa en Jayra, en Mérope, en Alzira, en Mahoma, etc.

Racine pasa con razon por el mas sensible y delicado de los trágicos franceses; mas de cierto estuvo lejano de reputar como precepto del arte ocultar de los ojos del público la vista de sangre. ¿No se presenta, por ejemplo, Mitrídates vertiendo sangre por la herida hasta venir á espirar en la escena? ¿No muere Fedra en el teatro? ¿No se mata Atalida ante el público en la tragedia de Bayaceto? Y si en este último caso lo critica severamente Geoffroy, no es en virtud de la supuesta regla; sino porque « nada hay mas defectuoso que ensangrentar la escena inoportunamente. »

He entrado en estos pormenores, porque nada juzgo tan perjudicial como algunos principios generales, que asi en literatura como en materias mas graves se profieren magistralmente, repítense luego de eco en eco, y acaban por erigirse en regla; y suelen no estribar, si á fondo se les examina, en ningun sólido fundamento. Lo único cierto en este punto, como ya se ha dicho, es que deben evitarse los espectáculos que causen horror; y que las heridas, muertes ó cosas semejantes, aunque puedan presentarse en la escena, no deben multiplicarse en demasía, porque entonces se disminuye su terrible efecto y pudieran llegar hasta el extremo de parecer ridículas: cuando en varias tragedias inglesas, asi como en alguna de

nuestro Argensola, mueren nueve ó mas personas, les difícil no recordar la donosa burla que de tal lexceso hizo Don Ramon de la Cruz en su inimitable "Manolo.

la exposicion, destinada á indicar á los espectadores cuál es el argumento; de cuyo fin se infieren sus principales reglas. Debe hacerse cuanto antes la exposicion, como recomendó Boileau; pues los espectadores estan impacientes por conocer el asunto que va á ocupar su atencion, y desean saber todas las circunstancias necesarias para tomar interes en la accion y seguirla en su desarrollo: así es que los mejores maestros procuran desde el principio enterar al público del argumento del drama, del lugar en que pasa la accion, del carácter de las principales personas que van á concurrir á ella, y á veces hasta de la hora en que se supone que principia.

Debe la exposicion ser clara, pues que su objeto es facilitar la inteligencia del drama, y cuando es oscura ó enmarañada, no solo procede contra su propio fin, sino que (como dice el citado poeta frances) es causa de que « se convierta en fatiga lo que debiera servir de diversion. » Créese que Boileau aludió en esta crítica al Heraclio de Corneille, el cual tomó el asunto de la intrincada cometlia de Calderon: En esta vida todo es verdad y todo mentira, imitándola en algunos pasages de su obra.

Debe la exposicion ser breve, no solo por lo que esto contribuye á su claridad, sino porque el público no sufre con paciencia que se le detenga largo tiempo dándole las noticias previas, antes que empiece el curso de la accion; al contrario desea, en vez de cansar su atencion y su memoria, ver que el drama principia desde luego á desarrollarse. Pero cuando, por ejemplo, en el citado drama de Calderon se oye á Focas en la primera escena ensartar una relacion de trecientos versos para referir su vida, sirviendo su arenga de exposicion, es difícil tolerar con gusto parracion tan cansada y prolija.

Otra cualidad de una buena exposicion es ser ingeniosa; es decir, hécha con tal arte que no descubra su designio de enterar del argumento á los espectadores; sino que logre este fin de un modo oculto é indirecto. La razon de esta regla es muy obvia: la imitacian dramática es mas perfecta, cuando no aparece que el poeta se acuerda siquiera del auditorio, sino que la accion está sucediendo en el teatro cual pudiera en el mundo; pero es imposible que se logre esta ilusion cuando advertimos que lo que estan diciendo los actores en las primeras escenas, no es necesario ni conducente para la accion, sino expuesto alli conocidamente para que nos enteremos del asunto y comprendamos lo restante del drama.

Los antiguos fueron en general muy inferiores en este punto á los modernos: nada menos ingenioso en efecto que hacer aparecer un Dios para instruir al público del argumento, ó que uno de los personages del drama refiera con este solo objeto su historia; de cayos dos medios se valió Eurípides, mostrando menos invencion y artificio que Sóphocles.

Los dramáticos latinos tambien se valieron de prólogos separados del drama, y destinados únicamente á exponer el argumento y suministrar los antecedentes necesarios; y aum presentaron como mejora notable el introducir una especie de personas llamadas protáticas, porque solo servian para la exposicion, oyendo de boca de alguno de los principales interlocutores lo que queria el poeta que el público supiese; pero que despues ni contribuian á la accion dramática ni volvian siquiera á presentarse.

En el teatro moderno hay algunas clases de exposicion, que por acercarse á los inconvenientes de las antiguas, deben evitarse en cuanto sea posible: tales son, por ejemplo, las que se hacen por medio de un monólogo; pues si no repugna á la verosimilitud ver en el curso de un drama que un personage agitado por una pasion vehemente hable solo en la escena, (como acontece realmente á una persona apasionada) no deja de parecer extraño y frio á los espectadores, no hallándose de manera alguna preparados, ver que empieza el drama con la relacion de un actor, que no parece que está hablando recio y á solas porque está agitado, sino con la manifiesta intencion de confiar sus secretos á algunos centenares de oyentes.

Mucho se asemeja tambien á esta clase de exposicion, y es por lo tanto poco recomendable, la que se hace por medio de un diálogo entre un actor principal y un confidente; especie de personages pegadizos de que está plagado el teatro frances, y que cuando no estan diestramente unidos á la accion ni contribuyen á ella de algun modo, descubren claramente el objeto con que los emplea el poeta. Cabalmente los asuntos que sirven de argumento á las tragedias, son por lo comun acontecimientos públicos, de gran interes para las naciones y los príncipes; y nada hay menos verosímil, y que por lo tanto descubra mas de lleno la falta de arte, que oir á una persona referir á otra aquello



mismo de que debe estar enterada; en cuyo caso conoce el público que a él van encaminadas las palabras que parecen dirigidas al confidente. Así es necesario, por lo menos, que se suponga ocurrida alguna nueva causa ó circunstancia que motive hacer entonces aquella comunicacion, y no haberla hecho antes; y que esta verse sobre materias que probablemente no pueda haber sabido la persona á quien se confian, ó que por algun incidente convenga ahora recordárselas. En cualquiera de estos casos el mérito consiste en que al mismo tiempo que se manifiesten al confidente ó actor subalterno algunas circunstancias ocultas, vayan estas enlazadas de tal suerte con los sucesos públicos, que indirectamente y como sin intencion se entere de ellos á los espectadores.

Pero la mejor exposicion es la que está tan íntima y naturalmente entretejida con la accion misma, que al paso que se va esta desenvolviendo, suministra sucesivamente las noticias que exige la inteligencia del argumento: entonces el espectador se instruye insensiblemente sin notar el designio del poeta; y ocultando este su arte, logra su mayor triunfo. Asi se verifica en la exposicion de la tragedia de Bayaceto, justamente celebrada por los críticos franceses: nada mas natural que oir al visir que confia á su amigo la situacion del Serrallo, en el acto mismo en que aquel llega del campo del sultan. Como el uno debe ignorar lo que ha pasado durante su ausencia y en un sitio tan secreto, y como el otro tiene interes en comunicárselo para concertar su plan, el espectador se entera al mismo tiempo sin percibir el astuto artificio. Tampoco carece de él, y es algo parecida á la citada exposicion de Racine, aunque muy distante en mérito,

la de la tragedia de Munuza, atribuida al célebre Jovellanos: un amigo de Pelayo llega de Córdoba con cartas importantes de aquel caudillo para un señor principal de Gijon, prometido esposo de Hormesinda; y aparece desde luego natural que este entere al ilustre mensagero de la situacion de la ciudad bajo el yugo de Munuza, y de los proyectos que le supone respecto de la hermana de Pelayo, para concertar de consuno los medios de desbaratarlos.

13. Como en cada drama hay una accion ó empresa, cuyo éxito desean saber los espectadores, se avivará mas su curiosidad cuando sea muy dudoso, complicándose de tal manera los incidentes y obstáculos que no sea fácil prever cuál será su resulta. Esta parte que forma el nudo ó trama de la accion dramática, es una de las mas esenciales y en que mas debe lucir su inventiva el poeta; pues cuando por falta de ingenio vemos caminar la accion por una senda derecha, y divisamos desde luego su término, nos acontece lo mismo que cuando caminamos tristemente por una llanura y estamos siempre viendo, sin llegar pronto á él, el puntô de descanso.

Agrégase á esto, respecto de la tragedia, que es imposible que en tal caso sienta el ánimo fuertes conmociones: estas nacen de la incertidumbre, de la alternativa de temor y de esperanza, del flujo y reflujo de sentimientos encontrados, nacidos de situaciones opuestas, y que sacudiendo reciamente el alma, producen el placer propio de esta especie de composicion. Motivo que explica suficientemente por que prefiere Aristóteles las fábulas que llama compuestas; es decir, los dramas en que los personages que nos inte-

resan, mudan de estado, pasando, por ejemplo, de la felicidad al infortunio; ó en que se aviva el interes y se despiertan los afectos por medio de reconocimientos inesperados, que varian la situación respectiva de los personages del drama; como cuando Electra, en el acto de sacrificar á un extrangero, reconoce que es su hermano Orestes.

El mayor mérito del poeta trágico consiste en procurar por estos ú otros medios semejantes, que nunca esté tranquilo el ánimo de los espectadores, sino siempre incierto y turbado: siendo esto tan exacto, que aun cuando se elija una situacion bella y sumamente trágica, si esta permanece igual por largo tiempo y no presenta aquellos vaivenes continuos que tanto agradan en la tragedia, corre gran riesgo de ver menguar su efecto: observacion que se ve confirmada en la Numancia destruida de Ayala, á pesar del cuadro sublime que presenta, y de abundar en pensamientos nobles expresados con dignidad y energía.

Tambien es necesario que el interes vaya graduándose sensiblemente, y que al paso que en cada escena se estreche mas el nudo dramático, crezca el contraste y la lucha de pasiones; la impresion mas fuerte se disminuye si es duradera: tal es el corazon humano. Ya se deja comprender cuán difficil sea disponer de tal suerte la accion dramática que vaya subiendo como por una especie de escala, sin descender nunca y sin descansar siquiera en el mismo punto: dificultad que se aumenta con la precision de observar dos reglas ya establecidas por los maestros mas escrupulosos del arte.

La primera es, que no quede nunca la escena vacía;



pues cuando durante un acto se van todos los actores que estaban en el tablado, y salen otros, media un instante de interrupcion que corta la trabazon del drama y entibia la atencion de los espectadores; no asi cuando estan las escenas tan eslabonadas que siempre queda un actor á lo menos en el teatro, sin dejar al ánimo ni un instante siquiera de reposo. Con razon se gloría el teatro frances de la observancia de esta regla, no conocida de los antiguos; pero no con igual fundamento se lisonjea de su invencion. Mucho antes que diese Corneille este consejo, lo habia incluido nuestro Lope de Vega en su Arte nuevo de hacer comedias:

Quede muy pocas veces el teatro
Sin persona que hable; porque el vulgo
En aquellas distancias se inquieta,
Y gran rato la fábula se alarga;
Que fuera de ser esto un grande vicio, etc.

Otra regla, mas indispensable que la anterior, es que no salga nunca ni se retire un actor, sin que aparezca el motivo; traba sumamente embarazosa al poeta, pero que está apoyada en razon. Nada mas opuesto al artificio dramático que ver entrar en la escena ó salir de ella una persona, sin que el público comprenda la causa que la mueve; pues toda accion que no aparece fundada, lleva consigo el aspecto de inverosímil, y de ser un mero instrumento para sacar de apuro al poeta. Corneille, que asu gran talento juntaba una larga práctica de teatro, hizo en este punto observaciones tan exactas, que bien merecen algunas repepetirse. Recomienda que todo actor dé cuenta del motivo de su entrada en la escena; y solo se manifiesta dispuesto á dispensar del rigor de esta regla en

la primera escena de cada acto, pero no en las otras; porque una vez que un actor ocupa ya el tablado, no debe entrar ningun otro que no tenga motivo para hablarle, ó á lo menos, que no esté en el caso de aprovechar la ocasion cuando se le presente: « pero sobre todo, en cuanto á salir de la escena, reputa por indispensable esta regla; porque nada asienta peor que ver que un actor se retira, porque ya no tiene mas versos que decir.»

14. La cuestion que encierra todo drama, y que aparece incierta durante su curso, queda al final resuelta; y esta solucion ó desenlace exige aun mas arte en el poeta que la formacion del nudo mismo. Claro está que no deberá este verse cortado por una causa sobrenatural ni por un incidente extraño al drama; sino que deberá aparecer enredado y estrecho, y que luego se desata como por sí mismo. La perfeccion consiste en que esté el desenlace preparado y oculto con tal maestría, que el espectador no lo adivine ni prevea; pero que conozca luego, al punto que se verifique, que se deriva de los antecedentes del drama, y del modo mas sencillo y natural: casi se avergüence de no haberlo acertado.

¿ Mas cuál será el desenlaçe mas propio de la tragedia, el que acabe mejorando la situacion del protagonista ó personage principal, ó el que concluya con fin desgraciado? No puede condenarse una tragedia, que presentando una lucha de encontradas pasiones, y manteniendonos inquietos por la suerte de un personage que excite nuestro interes, acabe calmando nuestro sobresalto y dejándonos satisfechos del éxito; pero no admite duda, á mi entender, que deja mas



profunda impresion en el ánimo y es mas trágico el drama que acaba con catástrofe funesta: entonces el terror y la conmiseracion que han reinado en el curso del drama, lejos de trocarse con el desenlace feliz en tranquilidad y contento, se graduan mas y mas hasta llegar al último punto: nos duele el alma, es verdad; pero este acerbo placer es el que buscamos en la tragedia. Aristóteles notó ya en su tiempo que Eurípides era el mas trágico de los poetas griegos, y aquel cuyos dramas causaban mas vivo efecto en el teatro, porque acaban con fin desgraciado: y la misma observacion puede hacerse respecto de los dramas modernos. Temblamos de terror, compadecemos al niño rey, huérfano, indefenso, amenazado por la cruel Atalía; pero cuando en la última escena perece la malvada, respiramos con gusto y sentimos un dulce encanto que estoy lejos de condenar; pero que no es ya aquel sentimiento que tanto nos habia agradado durante todo el drama; no es el mismo que nos deja melancólicos y conturbados cuando oimos anunciar la muerte de Británico, y que la fria crueldad de Neron nos presagis ya sus crimenes y su parricidio.

15. Habiendo de presentar el análisis de una tragedia, he preferido la de *Edipo rey*, de Sóphocles, por ser tal vez la mejor muestra del teatro griego, y porque ofrece un plan tan arreglado y sencillo que Aristóteles le cita repetidas veces como ejemplar. Ya he indicado en suma el fondo del argumento; falta ver cómo le dispuso y coordinó el poeta.

Este asunto encierra un defecto escncial, inevitable, tan unido con la accion misma que no puede arrancarse de ella sin destruirla: tal es lo poco verosímil que aparece el que Edipo, despues de llevar algunos años de reinar en Tebas, no se haya informado antes de todas las circunstancias de la muerte de su antecesor. Esta falta, en que todos los críticos convienen, aparece mayor á mi vista por dos razones : la una, porque cabalmente el carácter de Edipo en todo el drama es mostrarse muy curioso é impaciente; y la otra, porque aun cuando no fuese tal su inclinacion, está convencido de que en aquella ocasion lo exigia asi su propia utilidad, como se deduce de estas palabras suyas: « Layo tendrá quien le vengue; mi interes me empeña á ello; si no abrazo como propia la causa de Layo, doy alas contra mi vida á súbditos pérfidos y rebeldes: aseguremos mi corona vengándole. » ( Acto I. )

¿Cómo, pues, ha podido alcanzar tanto crédito, asi en el teatro antiguo como en el moderno, un asunto que flaquea por su mismo cimiento? Aristóteles lució en este punto su sagacidad acostumbrada, dando al propio tiempo un prudente aviso á los poetas: « es necesario ( decia ) que en todos los incidentes que componen la fábula (ó sea la disposicion de la accion dramática) no haya nada que repugne á la razon; ó en caso de que esto no sea posible, debe procurarse que lo que no sea conforme á la razon, se halle siempre fuera de la tragedia, como lo ha hecho cuerdamente Sóphocles en su Edipo. » (Poét. cap. XVI.) La observacion es digna de tan gran maestro: en el curso del drama cualquier cosa inverosímil indispone el ánimo de los espectadores y desvanece la ilusion; pero cuando el incidente inverosímil se da por supuesto, la atencion del público se fija

menos sobre aquella falta, porque es necesario reflexionar para conocerla; y como los espectadores se sienten arrebatados por el curso mismo de la accion, apenas tienen fuerza ni ánimo para volver atras la vista.

La decoracion de la escena es magnífica en la tragedia de Edipo: el teatro representa una gran plaza con la fachada del palacio real y una ara cercana; a lo lejos descúbrense grupos de gente, cercando los templos y altares; y ábrese el drama con un sacrificio celebrado por los Tebanos, presididos por el gran sacerdote, y á los cuales se presenta el monarca. Al ver el estado de tristeza y abatimiento de su pueblo, le dice palabras de consuelo y esperanza; y el sacerdote, del modo mas natural, informa indirectamente al público de quién es el personage de Edipo, manifestándole á este la confianza que inspira al pueblo que gobierna, y que espera de él su salud ahora, asi como otra vez le debió librarse del Esfinge. Edipo manifiesta que no ha olvidado la suerte de su pueblo, y que ha enviado á consultar el oráculo de Apolo acerca del medio de hacer cesar la peste : ya tarda el mensagero, que es el cuñado del rey.

Llega este; refiere la respuesta ambigua del oráculo; pero al fin, de él resulta que el dios ordena el castigo del asesinato del rey Layo, que aun está impune.

Edipo se dispone á cumplir el precepto del oráculo, y ordena que al efecto se convoque al pueblo: « este dia, (dice) si nos favorecen los dioses, pondrá fin á nuestros males ó á nuestra vida. » Asi concluye el primer acto; y ya se deja ver con la destreza que está hecha la exposicion, y anunciada la cuestion

única y sencilla que encierra el drama. De su resolucion va á depender, no solo la suerte de un gran rey, sino la de toda una nacion; y llenos de curiosidad y de interes, los espectadores participan del sobresalto y temor del coro, que tiembla al ver la incertidumbre del destino, y dirige al cielo sus súplicas para que aparte de Tebas tanta calamidad: asi se llena el primer entreacto.

En el acto segundo aparece Edipo, rodeado de su pueblo: como rey, como extrangero, como no habiendo llegado á Tebas sino despues de la muerte de Layo, él es el mas propio para dictar lo que deba hacerse; manda que cualquiera que sepa quien es el culpable, le denuncie para salvar á Tebas; y que él le perdona la vida, satisfaciéndose el oráculo con que sea expulso del reino. Si no lo hiciere, dirige al cielo las mas duras imprecaciones contra el homicida; y entre ellas la de que privado de patria, de familia y hogar, proscripto y perseguido, ande buscando crrante un miserable asilo. Estas imprecaciones producen desde luego terror en el ánimo de los espectadores; ¡pero cuánto no deberá aumentarse, cuando empiecen á sos pechar sobre quién van á recacr!

El pueblo contesta que ignora absolutamente quién sea el homicida de Layo, y que el mejor medio de saberlo es consultar al anciano Tirésias, ciego y adivino; el rey manifiesta que ya ha enviado á buscarle por consejo de su cuñado Creon.

Viene Tirésias: dice que sabe quien es el reo, pero se niega á declararlo; con cuyo motivo crece la impaciencia y colera de Edipo y la curiosidad é interes de los espectadores: al fin apremiado y amena-



zado por el rey, le dice con el ímpetu del rayo: « Tú eres el culpado. »

Edipo, que se cree el mas lejano de tal crímen, como nacido en Corinto é hijo de aquel rey, rechaza con ira tan extena imputacion; y sospecha en medio de su enojo que es un artificio de Tirésias, seducido por Creon, que quiere con aquella acusacion calumniosa indisponer al rey con el pueblo y ocupar el trono. De aqui nace una acalorada escena entre el monarca y el adivino, que no solo ratifica su dicho, sino que da á entender á Edipo el horror de su incesto y que llegará á ser el mas infeliz de los hombres: « Este dia (le presagia con voz tremenda) te dará nacimiento y muerte. »

Asi se aumenta en el segundo acto la inquietud de los espectadores, que participan de la misma incertidumbre en que vacila el coro, no sabiendo si dar crédito al adivino ó al rey: en el primer acto aparecia propuesta esta simple cuestion: ¿quién resultará homicida de Layo? En el segundo ya el drama ha dado un paso mas: ¿será Edipo el culpable?

El rey insiste en sus sospechas contra Creon: es este el mas poderoso de los Tebanos y hermano de la reina; puede ver con disgusto á un extrangero en el trono; cabalmente es él quien le aconsejó llamar al adivino, que tan fatal respuesta le ha dado en presencia del pueblo: ¿no son estos motivos suficientes para sospechar de su conducta? Edipo le acusa con cólera en el tercer acto, y Creon se defiende con dignidad: Edipo le amenaza con el destierro ó con la muerte; pero el coro (desempeñando el papel que indicó Horacio) procura calmar el enojo del rey y se alegra de que salga Jocasta. Esta reina, esposa del

uno y hermana del otro, es la mas propia para servir de mediadora entre ambos; y efectivamente, ayudada del pueblo que siente ver agravados sus males con la discordia de sus príncipes, logra templar un poco la ira de Edipo, que manda á Creon retirarse de su presencia.

Un crítico de tanta fama como La Harpe se expresa asi relativamente á este lugar: « es menester añadir una falta real, que es del poeta: la disputa mal fundada que Edipo mueve con Creon y la acusacion intentada tan ligeramente contra él de haber sobornado á Tirésias para acusar al rey. Este episodio muy mal imaginado llena todo el tercer acto de Sóphocles. » (Licéo ó Curso de Literatura, tom. 1.) Mas con perdon de tan célebre literato, me parece que la sospecha de Edipo no es tan infundada como él dice; que el personage de Creon, destinado á hacer un papel importante desde el principio al fin del drama, está unido con arte á la accion principal; y que si no es necesario para su desarrollo el incidente de que se trata, no es tampoco uno de aquellos episodios extraños y mal zurcidos que deben severamente condenarse. Pero en lo que sin duda alguna se equivocó La Harpe, es en decir que el tal episodio llena todo el acto tercero; lejos de ser asi, en él se encuentra no solo el centro del nudo dramático, sino preparado á lo lejos el desenlace, como se verá abora.

Jocasta, informada del motivo de la desavenencia de Edipo y de Creon, dice al rey para tranquilizarle, que no debe creer al adivino ni dar fe á tales oráculos; y en confirmacion le manifiesta que uno de ellos habia predicho que un hijo de Layo mataria á su padre; que para evitar que esta prediccion se cumpliese,



habian expuesto en un monte al niño que tuvieron; y que luego Layo, en vez de morir á manos de su hijo, habia sido asesinado por unos foragidos en un sitio que indica.

Estas palabras, destinadas á calmar á Edipo, le hacen estremecer; y en este contraste bellísimo se descubre el arte del poeta: cabalmente recuerda el rev que en un parage semejante y por la misma época mató á un anciano, que venia en un carro con otro, por una disputa sobre el paso: Edipo pregunta, insta, indaga mas y mas circunstancias, y llega á entrever que tal vez será el el homicida. Refiere con este motivo á Jocasta que habiéndole predicho Apolo que seria parricida é incestuoso, abandonó la casa paterna para imposibilitar el cumplimiento de la prediccion; y que viniendo á Tebas cometió aquella muerte: ¿ será la de Layo?.... Edipo lo teme; Jocasta procura disipar su recelo; solo vive uno de la comitiva que acompañaba al rey, y él puede aclarar tantas dudas: envian al momento á buscarle.

Asi termina el tercer acto, que lejos de consumirse inútilmente en un episodio de mero ripio, (como dice La Harpe en otro lugar) camina velozmente hácia el desenlace: empieza á temer mas y mas el espectador que paeda ser Edipo el homicida que se busca; compara lleno de terror las dos predicciones que ha oido; y recordando las palabras fatídicas del adivino, siente acertar en sus sospechas y anhela por salir de tan violento estado.

En el acto cuarto se muestra Jocasta algo inquieta; pero ve llegar á un mensagero de Corinto, que trae la noticia de la muerte de aquel rey: alégrase Jocasta al ver disipado el motivo de los temores de Edipo; sale este y se informa de la triste nueva; y en medio de su dolor, como que respira mas libremente, viendo que se, ha preservado del parricidio que le amenazaba: ¿qué es lo que hay que temer de los oráculos? le dice Jocasta. Edipo conviene en ello; pero como tendrá que ir á Corinto á ocupar el trono vacante, manifiesta que aun le persigue la idea del incesto.

Aqui desplegó Sóphocles todo su talento: el mensagero de Corinto va á tranquilizar á Edipo con una palabra: á la muerte de aquel rey se ha sabido que no era hijo suyo. Este incidente extraordinario, inesperado, acaba de hundir á Edipo en la mas cruel incertidumbre: ¿quién es su padre?.... El mensagero de Corinto lo ignora; solo sabe que él mismo le recogió en el monte Citheron, con los pies taladrados, de lo que debe conservar señales. - ¿ Quién se lo entregó? — Un pastor. — ¿ A quién servia? — A Layo. — Jocasta ve de súbito todo el horror de su situacion, é insiste porque Edipo no acabe de aclarar el fatal misterio; pero el rey se impacienta y se obstina en saber hasta el fin. Jocasta se retira: llama á Edipo desdichado! no acertando á darle otro nombre; y esta expresion enfática, este silencio terrible, tan propios de Sóphocles, anuncian ya la muerte.

En el colmo de la afliccion pregunta Edipo pueblo, si sabe quién es el pastor de que ha hablado el mensagero, y de cuyas manos dice haber recibido al hijo de Layo: el coro contesta que cree es el mismo criado de este rey, que antes han ido á buscar para que declarase las circunstancias de su muerte. Llega al fin; niégase á responder: crece la zozobra y la agitacion; habla por último, y manifiesta que efectivamente llevó al hijo de Layo al monte Citheron; pero

que en vez de dejarle perecer, se habia condolido de su suerte, y-le habia entregado al pastor de Corinto que estaba delante.

Cae la venda de los ojos de Edipo: conoce que se ha realizado el fatal oráculo; y sale de la escena pronunciando estas tremendas palabras: « cumplióse mi destino: ya te he visto, ó sol, por la postrera vez!...»

Este sentimiento de terror y de lástima que deja Edipo, lo aumenta el coro en el entreacto, recordando la anterior prosperidad del rey y el abismo de males en que ha caido: no es posible renovar mas profundamente la memoria de la miseria humana.

El secreto que se intentaba averiguar, está ya descubierto: asi no han faltado críticos que condenen como inútil el quinto acto; pero me parece que se han mostrado demasiado severos. No se intentaba solamente descubrir el homicida de Layo, sino que se cumpliese el precepto del oráculo, expulsandole de Tebas: es necesario que se complete la accion dramática; y esta exige para su complemento que los espectadores sepan la suerte que al fin ha cabido á los principales personages: esta es una regla indispensable. ¿Y quién podrá decir que el desenlace está concluido y satisfecha la curiosidad de los espectadores, al final del acto cuarto?

En el siguiente es cuando saben que Jocasta desesperada se ha quitado la vida, junto al mismo lecho nupcial manchado con el incesto; que Edipo ha penetrado hasta su habitacion, y á vista de tan horrible espectáculo, y no hallando armas á la mano, se ha arrancado los ojos en el delirio de su furor. Esta relacion hace estremecer; y cuando está el ánimo en esta agitacion, aparece Edipo, ensangrentado, cu-



bierto de horrer y pronto á alejarse de Tebas. El pueblo le compadece y consuela; y el infeliz recuerda su crimen y sus infortunios: no puede ni ser socorrido por los hombres; sus mismas imprecaciones han caido de lleno sobre su cabeza. Su cuñado Creon, sucesor suyo en el trono, sale y le trata con bondad; Edipo le pide por única merced abrazar á sus hijas; preséntanse estas, abrazan á su padre, próximo á partir para su perpetuo destierro; y esta escena patética, esta despedida bellísima que estrecha el corazon, acaba ahondando en el alma los mismos sentimientos que habia labrado la tragedia. ¿ Quién uo llevará grabadas dentro de su pecho estas penetrantes palabras, pronu neiadas al final por el coro? « Aprended, ciegos mortales, á volver la vista bácia el último dia de la vida, y á no llamar dichosos sino á los que hayan llegado sin infortunio á aquel término fatal!»

16. Los antiguos atribuian al destino tanto poder en los acontecimientos humanes, que los autores trágicos se aprovecharon de aquella creencia como de un excelente instrumento: efectivamente, por difícil que sea conciliar la doctrina del fatalismo con la moral y con la legislacion, no tiene duda que era ventajosa al teatro; porque nada mas propio para inspirar compasion y para hacernos estremecer al reflexionar sobre nosotros mismos, que ver las víctimas de un destino inexorable luchando en vano contra sus decretos y arrastradas al precipicio por una fuerza superior. Asi es que vemos á los poetas griegos elegir con preferencia para sus tragedias argumentos tomados de la historia de un corto número de familias, en que parecian vinoulados los crímenes, como si las hubiese

condenado el cielo á trasmitirlos con la sangre. La citada tragedia de Edipo gira toda ella sobre este quicio; y al ser trasladada al teatro romano, no solo aparece conservado el mismo principio del fatalismo, sino presentado explícitamente como doctrina comun del pueblo: Séneca no duda ponerla en boca del coro y de la manera mas áspera y dura: « obramos á impulso del hado: ceded, pues, al hado. Los cuidados mas solícitos no pueden mudar la trama del huso fatal. Todo lo que padece el humano linage, todo cuanto obra, todo procede de arriba. » (Edipo, acto 5°.)

Las ideas religiosas y morales de los modernos no consienten esta extraña doctrina; y asi los poetas trágicos no pueden hoy dia sacar de ella tantos recursos como los griegos y los latinos; mas sin embargo observamos que el mismo principio, diestramente manejado, produce gran efecto en el teatro moderno, como se comprueba con el mismo ejemplo de Edipo. ¿En qué consiste esta especie de contradiccion entre las ideas y los sentimientos? A mí me parece que la explicacion no es difícil: bien sea por el convencimiento íntimo de la propia flaqueza, bien por no poder conocer las causas que obran dentro de nosotros mismos, ó por el influjo que tienen en nuestras acciones mil circunstancias extrañas, que no podemos frecuentemente calcular ni impedir; se nota que el comun de los hombres tiene mucha propension á creer que existe una especie de fuerza superior que los conduce casi á pesar suyo, expresando esta idea vaga con las voces de suerte, destino, estrella, fatalidad, etc. Esta disposicion general del pueblo le acerca, á lo menos hasta cierto punto, al estado de los antiguos; de donde nace que el poeta trágico puede aprovecharse

de este sentimiento, infundado y absurdo cuanto se quiera, pero que al cabo existe.

Aun con mas confianza aconsejaria yo valerse de esta inclinacion general, mezclando hábilmente el influjo del destino y la violencia de las pasiones; pues entonces pudiera lograrse á un tiempo presentar en movimiento las cuerdas del corazon humano, y aumentar el efecto trágico con cierta oscuridad misteriosa é impenetrable que agrada mucho al hombre. Cuando Virgilio, al nombrar á Orestes como asesino de Pirro, le representa en la Eneida inflamado por el amor de su robada esposa y agitado por las Furias, que le impelian á los delitos, trazó de una pincelada un excelente ejemplar de personage trágico; y asi bay pocos que produzcan mayor efecto en el teatro, como se ve en la Andrómaca de Racine. El mismo autor en la Fedra presentó á esta infeliz reina arrastrada de una pasion criminal, inspirada por el destino; y esta lucha violenta, este duro contraste nos interesa á favor de Fedra, á quien culpamos y compadecemos al mismo tiempo. Los dos ejemplos citados ofrecen dos modelos bellísimos de personages trágicos; y en ambos puede estudiarse el arte con que el poeta moderno, siguiendo las huellas de los griegos, presentó la lucha de las pasiones humanas; pero suponiéndoles un origen mas alto para darles un impulso mas fuerte.

Pero el poeta trágico no está reducido á tal recurso; le basta sondear el corazon humano para hallar en él cuantos resortes necesite. La natural simpatía del hombre es causa de que no pueda mirar con indiferencia las desgracias que acarrea á sus semejantes el desenfreno de las pasiones; y replegándose por un movimiento igualmente natural dentro de sí mismo,

únese á aquel sentimiento de *làstima* otro secreto de terror, al contemplar que él propio está expuesto á semejantes infortunios: así es que en el corazon mismo se hallan las semillas de los dos sentimientos mas propios de la tragedia, y el poeta no tiene que hacer sino aplicar el grado de calor necesario para conseguir su desarrollo.

17. En toda tragedia hay un protagonista ó personage principal, que sirve como de centro á la acción y que sobresale entre las demas figuras del cuadro, llamando con preferencia la atención y el interes de los espectadores. Si en vez de hacerlo asi el poeta, deja que el interes se divida compartiéndose entre muchas personas, se expone á que se debilite y se extinga: los sentimientos suelen perder en profundidad lo que ganan en extension.

Mas triste es sin duda la ruina de una ciudad que la de un solo individuo; y sin embargo, mas lágrimas arranca en el teatro la desgracia de una persona, tal vez no exenta de delito, que la destruccion de un pueblo heróico. Aun cuando se presente un argumento de esta clase, es forzoso que haya un personage principal que se distinga en el grupo y que despierte con preferencia los sentimientos del auditorio; asi es fácil percibir en la Numancia destruida todos los esfuerzos que hizo el poeta, para que Megara descollase sobre los demas héroes desde el principio al fin del drama.

¿Mas qué carácter deberá darse al protagonista de una tragedia? No es fácil prescribir en este punto una regla rigurosa á que sea necesario atenerse; pero á pesar de tanto como se ha disputado sobre la doctrina de Aristóteles, y aunque se ensanchen los límites que él señaló, me parece que ha confirmado la experiencia que los sentimientos mas propios de la tragedia (ya que no se los admita como únicos) son el terror y la compasion; y que los personages mas trágicos son los que aquel filósofo recomienda para esta clase de drama; á saber, los que presentan en su carácter un fondo de cualidades virtuosas con alguna mezcla de debilidad, lográndose de este modo desplegar la lucha de pasiones y excitar mas vivamente el interes y la piedad del auditorio. Porque no tiene duda que en tocando el carácter del protagonista en uno de los dos extremos de vicio horrible ó de virtud sin mancha, se hace mas difícil conseguir el efecto de la tragedia: como si en ambos casos no reconociera el espectador en aquellos retratos la imágen fiel del hombre. Si, por ejemplo, se presenta en la escena uno de aquellos monstruos que han deshonrado el linage humano, su castigo ó su muerte no inspira á los espectadores terror ni lástima, porque se juzgan muy distantes de sufrir igual suerte, al paso que miran aquella desgracia como justa y merecida: si en la tragedia de Racine muriera Neron en vez de Británico, á buen seguro que el público se enterneciera.

Por el contrario, cuando el protagonista es tan virtuoso y perfecto que hasta nos parece exento de flaquezas, excita el respecto y la admiración que merece; pero no aquella inquietud de ánimo, aquella zozobra que tanto nos agrada en la tragedia. En tal caso apenas descubrimos en el héroe á un semejante nuestro; y como la compasion nace principalmente de que nos ponemos en la situación de la persona desgraciada, al notar que ella está tranquila, difficilmente podemos

nosotros afligirnos. Pocos personages mas sublimes en la historia que Caton, y pocos poetas pudieran presentarle en la escena con la dignidad que lo hizo Addisson; y sin embargo, puedo decir de mí que he visto su tragedia representada por el mejor actor ingles, y admirado el célebre monólogo que precede al suicidio, que si tanta grandeza de alma me sorprende y arrebata, no produce en mí aquel afan y angustia que en otros dramas nos causan al mismo tiempo pesadumbre y deleite. Seguro estoy de que la desgracia de Edipo, manchado con los dos crímenes mayores que puede cometer el hombre, arrancará en el teatro mas lágrimas que no la de Caton: en la una compadecemos la flaqueza humana, agobiada por el peso de la adversidad; en la otra admiramos absortos una especie de apoteosis.

18. Despues de la fábula, ó sea el plan y disposicion de la accion, nada tan importante en un drama come los caractéres: pudiendose reducir las cualidades que deben tener, á las cuatro citadas en el texto. Ante todas cosas deben los caractéres ser propios: cuando el personage representado en la escena es célebre por la historia, por la fábula ó la tradicion, es indispensable que se muestre conforme con la idea que de él tenga el público; ya entonces no se pide meramente al poeta una pintura bella, sino el retrato de una persona conocida; si no se le parece, es malo. Al momento que se oye en el teatro el nombre del Cid, ya saben los espectadores cómo debe obrar y expresarse el héroe castellano.

En cuanto á los personages que son de invencion del poeta, los caractéres deben tambien ser propios;



mas no quiere esto decir que sean semejantes á un modelo real y efectivo, puesto que nunca ha existidesino conformes al modelo ideal que hava imaginageel poeta, teniendo en cuenta las varias y complicac el causas que influyen en el carácter particular de cac. hombre. Y desde luego se deja ya entender cuan vastoy profundos conocimientos debe poseer el autor dramático; pues necesita conocer á fondo y combinar acertadamente el influjo de muchas causas generales, como el siglo, la nacion, la época en que se supone haber existido el personage inventado; y ademas modificar su carácter segun su edad, su sexo, su condicion en la sociedad, y otro gran número de circunstancias particulares, que contribuyen de consuno á que cada individuo tenga un aspecto moral tan propio y tan distinto como su rostro.

Los caractéres deben ser bellos; no siendo necesario advertir que no se habla aqui de belleza moral, sino poética, en el mismo sentido en que se toma aquella expresion siempre que se trata de artes imitadoras.

Por el propio motivo que no sientan bien en un cuadro dos ó mas figuras en una posicion idéntica, no agradan en un drama dos personages de carácter igual y colocados en circunstancias muy semejantes; como puede observarse en el Edipo en Colonna de Sóphocles, en que se presentan dos hijas del desgraciado rey, cuando seria mas interesante que solo apareciese una, encargada de sostenerle y ampararle. El arte exige, cuando haya dos personas en situacion parecida, que se varie la tinta con que haya de pintarse cada carácter, á fin de que se distingan de lejos sin poder confundirse. Cuando las mismas hijas de Edipo se presentan en otra tragedia del citado poeta,

desde el primer instante se nota una diferencia sensible en el carácter de una y otra hermana: la timipdez de Ismena hace resaltar la firmeza de Antígona, Adue se expone á todos los riesgos por no dejar insevirulto el cadáver de su hermano Polinices.

ir Mas conviene indicar un defecto en que puede incurrirse por huir desatentadamente del opuesto: hay poetas que no pueden conseguir que se distingan sus personages, sino colocando al lado de cada uno otro que ofrezca con él el mas vivo contraste; pero un buen pintor no necesita sino matices suaves y levísimas sombras para diferenciar las figuras, y que parezcan salir fuera del lienzo.

La cuarta y última cualidad de los caractéres es que sean consecuentes, es decir, que se muestren en todo el curso del drama como aparecieron al principio. No es esto pretender que no se puedan presentar hábilmente en la escena las variaciones y mudanzas á que está harto sujeto el corazon humano; pero siguiendo siempre en la initacion el mismo curso que la naturaleza, y evitando toda contradiccion absurda, capaz de destruir la ilusion dramática. Aristóteles se mostró tan severo en este punto, que hasta reprobó en la Ifigenia en Aulide de Eurípides el carácter de esta princesa, por parecerle que ostentaba mas resolucion y firmeza al fin que las que parecian compatibles con la timidez y ternura que mostró al principio.

19. La suma dificultad para el poeta trágico, y que exige para superarla, no solo un profundo conocimiento del corazon humano, sino una imaginacion ardiente y una sensibilidad exquisita, consiste en

imitar con destreza el lenguaje de las pasiones. Trabajo cuesta comprender como una persona tranquila en su estudio, y tal vez muy dichosa, puede colocarse con su ánimo en la situacion de un hombre arrastrado por una pasion, y contrahacer tan hábilmente su voz que creamos estarle oyendo; pero la misma dificultad sube de todo punto en una escena complicada, en la cual no solo es necesario seguir el hilo de ideas que se extiende en la mente de los varios interlocutores, sino ponerse á cada instante en la situacion peculiar de cada uno, adivinar sus afectos, sentirlos alternativamente, y expresarlos cuál las mismas personas lo hicieran. Tal vez en un mismo verso oimos tres voces diferentes, que nos parecen de otras tantas personas y salir todas ellas del corazon: único medio de que lleguen al nuestro.

Pero si es empresa tan ardua remedar la voz, el tono y hasta las modulaciones de cada pasion, auméntase aun el embarazo del poeta al considerar que este punto es cabalmente el que está mas al alcance del público: podrá este no pensar siquiera en si está ó no quebrantada una ú otra regla del arte; pero si advierte que un actor no habla cual requiere la situacion en que se le supone; si se le representa, por ejemplo, muy afligido, y le oye discurrir con calma y hasta compasear sus frases, al momento conoce que aquel es un personage fingido; y no ve en la túnica de Orestes ó de Edipo sino el torpe disfraz del poeta.

<sup>20. ¿</sup>Qué estilo conviene á la tragedia? La prueba de que las dotes que vamos á atribuirle como propias no son arbitrarias, es que cualquiera podrá adivi-

narlas fácilmente con solo reflejar sobre lo que se ha dicho acerca de esta clase de composicion. Si la tragedia imita una accion grave, es indudable que el estilo debe ser elevado para corresponder al asunto y no desdecir de su dignidad: ademas de que como los personages que intervienen en este género de drama no son de la clase comun, sino de la mas alta, y como aun aparecen mayores á nuestra imaginacion por el aumento que les presta la distancia de siglos y de lugares, todo concurre á que no puedan presentarse en el teatro trágico pensamientos vulgares y bajos, impropios de personages ilustres, y á que estos no deban expresarse nunca en estilo humilde y rastrero.

Bastaria, pues, la clase de asuntos que elige la tragedia y la calidad de las personas cuyas acciones imita, para indicar que no puede allanarse hasta la frase plebeya ni contentarse siquiera con una urbana medianía; pero ambas causas adquieren mayor peso al reflexionar que cabalmente la tragedia no presenta á sus personages discurriendo tranquilamente, sino agitados por pasiones violentas; y no hay nadie que ignore que estas dan calor al discurso y entonacion mas alta al estilo: así es que este debe ser en tales dramas enérgico y elevado, como eco propio de los sentimientos que expresa.

Pero esta misma elevacion debe ir hermanada con suma naturalidad; y la union de ambas prendas, tan difícil como laudable, es la que forma el encanto del estilo de la tragedia. En ella no debe nunca aparecer el poeta; y por consiguiente es necesario que no se trasluzca el arte, mostrando el estilo aquellos adornos y galas que suponen tiempo y esmero; sino que

antes bien sea tan natural y sencillo, que nos parezca estar oyendo hablar á los mismos personages representados.

Si la elevacion y la naturalidad son las dotes esenciales del estilo trágico, fácil es colegir cuáles serán los vicios mas cercanos á que está expuesto: el primero que debe condenarse severamente, es la hinchazon, porque se aleja tanto de la verosimilitud dramática, y anuncia tal prurito en el poeta por parecer sublime sin serlo, que causa un efecto risible, como el de una persona pequeña de estatura que se esfuerza por empinarse. Aun á autores dotados de vigor y energía, como Séneca en sus tragedias, nada les perjudica tanto como la hinchazon de estilo; acusándolos al momento de que no han sabido imitar el lenguaje de las pasiones. Boileau criticó en el trágico latino las frases huecas que pone en los labios de Hécuba, cuando la supope agobiada de tantos males á la vista de Troya: tiene mucha razon el poeta frances; una reina tan afligida no enumera pomposamente entre sus antiguos aliados á « los que beben la helada corriente del Tánais, que se extiende por siete bocas, » ni usa de otras frases hinchadas que afean la escena primera de las Troyanas.

Debe evitarse tambien la afectacion, la cual no solo comprende la gala superflua y los adornos afiligranados en el estilo, sino hasta cierto esmero tan extremo y prolijo que disgusta en muchas situaciones trágicas. Los poetas mas correctos y limados, celebrados justamente como modelos de estilo, cual lo es sin duda Bacine, suelen incurrir á veces en la falta indicada; y sentimos en algunos pasages de sus obras el mismo efecto que se experimenta al ver tan iguales

y atusados los árboles en los jardines de Italia. Los críticos franceses han notado ya algunos asomos de afectacion en la célebre narración de la muerte de Hipólito; mas en otras tragedias del mismo autor me parece que se descubren, aunque no con frecuencia, semejantes lunares. Así, por ejemplo, en su Andrómaca (una de las tragedias en que mas aparece la semejanza de Racine con Virgilio), los versos en que aquella princesa describe el horror del incendio de Troya se resienten en mi juicio de afectacion:

Songe aux cris des vàinqueurs , songe aux cris des mourants , Dans la flamme étouffés , sous le fer expirants.

Todo lo que anuncia que el poeta tragico, en vez de abandonarse al ímpetu de la pasion, llevaba en la mano el compas para medir los períodos y distribuir los miembros con simetría, perjudica á la ilusion dramática; asi como las figuras que no nacen del sentimiento, en cuyo caso dan color y vida al estilo, sino de los tibios esfuerzos del arte. Oimos con ternura á Hécuba cuando dice en la citada tragedia latina que su esposo Príamo, « padre de tantos reyes, yace ahora sin sepulcro; » pero asi que añade que « carece de hoguera en medio de las llamas de Troya, » al instante se desvanece la ilusion, porque descubrimos á Séneca detras de aquella reina.

Cabalmente los tiernos sentimientos de una esposa y de una madre exigen tanta verdad y sencillez en la expresion, que parezca que esta nace sin pensar en ella: tal vez no hay en todas las obras de Racine dos versos que me agraden mas que unos de Andrómaca, en que está expresado un pensamiento natural con tan cándida sencillez que es imposible aventajarla.

Aquella desgraciada princesa, viuda, cautiva, ostigada por el amor de Pirro, encuéntrase con este rey, cuando iba á ver á Astianacte, único hijo que le habia quedado de Héctor: ¿qué deberá decir en esta situacion? ¿qué razon alegar para que la dejen proseguir hasta ver á su hijo?

l'allais, Seigneur, pleurer un moment avec lui : Je ne l'ai point encore embrassé d'aujourd'hui!

« Iba, Señor, á llorar un instante con él: aun uo le he abrazado hoy !... » Solo á una madre se le ocurre esto; una madre no debe decir mas.

Esta naturalidad bellísima á que aspira el estilo de la tragedia, tiene un linde que la separa de la trivialidad y la bajeza; linde que si se traspasa torpemente, puede llegar á darse á una composicion tan grave y elevada cierto aire humilde y mezquino que la deshonre. En tal caso, los nombres de los personages ilustres que aparecen en la escena, sus ropas magnáficas, y hasta la decoracion misma del teatro, todo se reune para acusar al desacordado poeta que ha ofrecido con su estilo plebeyo contraste tan absurdo.

Pero en semejante extremo rara vez tocan los que han nacido con dotes de poetas y se han dedicado a cultivarlas: el mayor peligno que á estos amenaza no nace de debilidad sino de exceso de robustez, no de cobardía sino de arrogancia. Asi no hay que temer que lleguen á desentonar su estilo á fuerza de aflojarlo, sino que lo quieran elevar hasta un punto que no consiente la tragedia, y que solo puede convenir al estilo de la poesía lírica: como ambos son dignos, elevados, llenos de fuego, se necesita mucha habi-



lidad para no confundirlos; discernimiento que solo puede adquirirse con un gusto acendrado y con el estudio continuo de buenos modelos.

Para aclarar la doctrina expuesta con algunos ejemplos, y valiéndome con preferencia de nuestra propia literatura, entresacaré algunas muestras de la Numancia, tragedia del célebre Cervantes, en que puede fácilmente observarse cuán distante estuvo el poeta de dar al estilo aquel tono robusto y sostenido que semejante composicion requeria, á pesar de que acertó con él algunas veces; pero no pocas descendió hasta hacerle bajo y trivial, y otras le elevó tanto que rayó en la grandeza épica. En un poema de esta clase no asentaria mal la siguiente octava para pintar el ataque de dos guerreros:

No con tanta presteza el rayo ardiente
Pasa rompiendo el aire en presto vuelo ,
Ni tanto la cometa reluciente
Se muestra ir presurosa por el cielo ,
Como estos dos por medio de la gente
Pasaron , colorando el duro suelo
Con la sangre romana que sacaban
Sus espadas do quiera que llegaban.

El cuadro de la destruccion de la ciudad abunda en bellezas; pero las desluce el estilo, porque descubre demasiado arte:

> Cual suelen las ovejas descuidadas , Siendo del fiero lobo acometidas , Andar aqui y alli descarriadas Con temor de perder las tristes vidas : Tal niños y mugeres delicadas Huyendo las espadas homicidas Andan de calle en calle ¡oh hado iusano! Su cierta muerte dilatando en vano.



Al pecho de la amada nueva esposa
Traspasa del esposo el hierro agudo:
Contra la madre; oh nunca vista cosa!
Se muestra el hijo de piedad desnudo;
Y contra el hijo el padre con rabiosa
Clemencia levantando el brazo crudo,
Rompe aquellas entrañas que ha engendrado,
Quedando satisfecho y lastimado.

Otras veces, por el estremo opuesto, se aplebeya el estilo de la *Numancia* hasta tocar en bajeza vulgar; como se ve, por ejemplo, en este pasage, en que Cipion dice entre otras cosas á sus soldados:

Para beber no quede mas de un vaso, Y los lechos un tiempo ya felices,
Llenos de concubinas, se deshagan,
Y de fagina y en el suelo se hagan.
No me huela el soldado á otros olores
Que al olor de la pez y de resina,
Ni por gulosidad de los sabores
Traiga aparato alguno de cocina, etc.

Aun sin llegar á tal punto, hay cierta llaneza de estilo, propia del habla familiar de la comedia, pero que desdice de la dignidad trágica: ¿ quién adivinará que es de la Numancia este diálogo?

LEONCIO.

Morandro amigo , ¿á dó vas O hácia dó mueves el pie?

MORANDRO.

Si yo mismo no lo sé, Tampoco tú lo sabrás.

LEONCIO.

¡Cómo te saca de seso Tu amoroso pensamiento!

## MORANDRO.

Antes despues que lo siento, Tengo mas razon y peso.

LEONCIO.

Esto ya está averiguado: Que el que sirviere al amor, Ha de ser por su dolor Con razon muy mas pesado.

MORANDRO.

De malicia ó de agudeza No escapa lo que dijiste.

LEONCIO.

Tú mi malicia entendiste; Mas yo entiendo tu simpleza.

Pero tambien supo aquel célebre autor en varios pasages de su tragedia valerse de estilo conveniente, expresando pensamiento dignos con calor y vehemencia, y al mismo tiempo con naturalidad y sencillez. En la escena en que se presentan las mugeres de Numancia para rogar á sus hijos y esposos que no salgan á perecer en el combate, una de ellas se expresa asi:

¿ Qué pensais, varones claros?
¿ Revolveis aun todavía
En la triste fantasía
De dejarnos y ausentaros?
¿ Quereis dejar por ventura
A la romana arrogancia
Las vírgenes de Numancia
Para mayor desventura?
¿ Y á los libres hijos nuestros
Quereis esclavos dejallos?
¿ No será mejor ahogallos
Con los propios brazos vuestros?.....

Firmes los Numantinos en su propósito, no ceden á esta súplica; y otra muger presentándoles los tiernos niños, procura enternecer á los guerreros con estas palabras:

Hijos de estas tristes madres, ¿ Qué es esto? ¿ Cómo no hablais Y con lágrimas rogais Que no os dejen vuestros padres? Basta que la hambre insana Os acabe con dolor. Sin esperar el rigor De la aspereza romana. Decidles que os engendraron Libres, y libres nacistes; Y que vuestras madres tristes Tambien libres os criaron: Decidles que pues la suerte Nuestra va tan de caida, Que como os dieron la vida, Ansi mismo os den la muerte. O muros de esta ciudad, Si podeis, hablad, decid, Y mil veces repetid: Numantinos, libertad!

El corazon de Cervantes, noble y pundonoroso, se enardecia al pensar en las glorias ó en las desgracias de su patria; y él era quien le dictaba entonces pensamientos dignos y expresion elevada y enérgica: asi se lamenta España en la misma tragedia:

¿Será posible que contino sea Esclava de naciones extrangeras, Y que un pequeño tiempo yo no vea De libertad tendidas las banderas? Con justísimo título se emplea En mí el rigor de tantas penas fieras, Pues mis famosos hijos y valientes

Andan entre sí mesmos diferentes.

Jamas en su provecho concertaron
Los divididos ánimos briosos;
Antes entonces mas los apartaron
Cuando se vieron mas menesterosos:
Y ausi con sus discordias convidaron
Los bárbaros de pechos codiciosos
A venir y entregarse en mis riquezas,
Usando en mí y en ellos mil cruezas.
Sola Numania es la que sola ha sido
Quien la luciente espada sacó fuera;
Y á costa de su saugre ha mantenido
La amada libertad suya primera.

21. Las cualidades que exige en su versificacion la tragedia, se derivan lo mismo que las del estilo, de la índole de esta composicion: debe ser la versificacion llena, robusta y fácil, mas bien que artificiosa y preciada de cadencia y armonía. No es esto decir que se procure en los versos trágicos la falta de número ó la reunion desapacible de sonidos ingratos; pero sí que hay gran diferencia entre la versificacion lírica, por ejemplo, que se supone destinada al canto; y la que está compuesta expresamente para la escena. Como esta imita la expresion espontánea de los afectos del ánimo, el principal mérito de la versificacion dramática consiste en la facilidad y fluidez: el menor esmero, el mas leve embarazo daña á la verdad y á la rapidez del diálogo, al paso que perjudica á la ilusion de los espectadores. En la tragedia nos agrada que hasta los versos imiten los arranques de la pasion, su curso impetuoso, sus descansos interrumpidos: á veces un verso lánguido pinta fielmente el último



grado de abatimiento, y otro áspero, lleno de quiebras, imita la voz de la ira. En versos destinados á la declamacion, no puede olvidarse nunca esta circunstancia, que debe influir en los giros, en los descansos y en el corte de los períodos; razon tenia Aristóteles en decir que, al tiempo de componer una tragedia, debia ser actor el poeta.

Como al cabo no imita el diálogo trágico sino la conversacion familiar entre altos personages, esta reflexion sola basta para denotar suál es la especie particular de metro que mejor asienta á semejantes composiciones: debe preferirse para ellas la que reuna mas dignidad y sencillez. Por esto debe excluirse de la escena trágica española toda clase de versos cortos, aunque los usaran nuestros antiguos dramáticos; ni la gravedad de la tragedia, ni la idea que tenemos de los personages que en ella intervienen, ni los pensamientos ni el estilo, nada se hermana bien con versos de ocho sílabas, mucho mas propios para asuntos medianos y agradables.

El endecasílabo, por el contrario, reune todas las ventajas: tiene desde luego mas pausa y dignidad; presenta mayor campo al poeta para explayar los pensamientos; ofrece una cadencia mas varia para evitar la monotonía, y se brinda, mejor que mingun otro al diverso compas y á las distintas entonaciones que requiere la declamacion.

En punto á versificacion trágica, nacion ninguna posee tantas ventajas como lá española, siendo de sentir que hasta ahora las haya aprovechado tan poco: los extrangeros estan condenados á una forzosa alternativa: ó someterse á la rigurosa ley de la rima, con gran embarazo para el poeta y no pequeño

riesgo de cansar al público ron la monotonía de versos pareados, como se nota en la declamacion francesa; ó reducirse á la simple medida y cadencia de los versos, dejándolos sueltos y sin ningun otro recurso para halagar al oido, como suelen hacerlo Ingleses é Italianos. Mas los Españoles poseen ambos medios, si quieren emplearlos, con la ventaja de tener para el verso libre una lengua tan numerosa como la que mas, y que si cede en melodía únicamente á la italiana, esto mismo le da un carácter mas varonil, propio de la tragedia. El poeta lírico español quizá envidiará alguna vez el habla suave y flexible de Metastasio; pero el poeta trágico no tendrá que esforzarse, como Alfieri, para dar á su lengua entonacion fuerte y robusta.

Pero en vez de versos sueltos ó pareados, de que ya usaron algunos de nuestros trágicos, la experiencia ha acreditado en nuestro teatro que nada conviene tanto á aquella clase de composicion como el endecasílabo asonantado; propiedad exclusiva de la puesía castellana, que le ofrece suma facilidad para la tragedia. Esta especie de versificacion posee, para distinguirse de la prosa, la medida, la cadencia y la armonía, comunes al verso suelto, y ademas el encanto de un eco semejante, que sin llegar á ser monótono por la diversa terminacion de los versos impares, convida al oido á buscar en los otros el dejo repetido á que se ha acostumbrado. De este modo reune parte del agrado del consonante con mayor libertad; se brinda por su soltura á la declamacion; y parece nacida para el diálogo dramático, porque no descubre artificio.

En el tomo signiente se insertará un apéndice sobre la tragedia española.

22. La comedia se propone por medio de una accion, diestramente imitada en la escena, presentar bajo aspecto ridículo los vicios y faltas morales de los hombres, para alejarlos de caer en otros parecidos. Así se ve que su fin es el mas importante; pues con el incentivo de una diversion inocente y sin mas armas que la donosa burla, no menos intenta que influir en la mejora de las costumbres, esforzándose por reemplazar, si cabe decirlo así, la censura de los antiguos, que alcanzaba con su influjo donde no llegaban las leyes.

Fácil es inferir del objeto mismo de la comedia que no se propone representar acciones criminales, cuya imágen produciria en el teatro aversion y disgusto; sino aquellos vicios, comunes en la sociedad, que sin llegar á ser delitos punibles, suelen causar no pequeño daño, al paso que por su aspecto ridículo excitan á la burla.

Asi es como la comedia, en vez de dirigir á la severa razon amonestaciones y consejos, los encubre sagazmente con una fábula ingeniosa, y se vale del mismo amor propio para corregirnos de nuestros defectos, presentándolos como despreciables. Ya se deja entender que para lograr mas fácilmente este fin, debe imitar la comedia los cuadros ordinarios de la vida, lo que pasa frecuentemente en la sociedad, lo que estamos viendo todos los dias en el trato comun de personas particulares: principio fundamental de esta clase de composicion, del cual manan como de fuente abundantísima muchas de sus reglas mas importantes.



23. La comedia no copia á ninguna persona particular, como lo hizo al principio en Grecia; mas observa- los vicios ridículos de la sociedad, reune de varias partes las facciones mas señaladas y los colores mas propios, y forma con ellos un modelo ideal que presenta luego á la burla. De esta suerte evita emplear en ningun caso las armas vedadas de la maledicencia ó de la calumnia; no ofende directamente á nadié, pues que no ofrece ningun retrato cuyo original pueda indicarse; pero como quiera que presenta fielmente imitada la imágen de un hombre vicioso, todos rien al verla, y aun quizá el mismo que suministró al poeta mas rasgos para bosquejarla.

Supongamos, por ejemplo, que un autor cómico quiere censurar la avaricia: ¿qué deberá hacer? No por cierto retratar con sus señas particulares á un usurero de la ciudad; sino formarse en su mente la idea perfecta de un avaro, reuniendo en la supuesta persona todas las cualidades ridículas que pueden convenir á un carácter semejante, y sacarle luego á la vergüenza, presentándole al vivo en el teatro.

He elegido este ejemplo, porque cabalmente es de los mas propios para la comedia, y porque ha dado asunto á una de las mejores del teatro latino, á una excelente del teatro frances, y á otra del español, no escasa de bellezas, aunque deslucidas con gravísimas faltas; tales son la Aulularia de Plauto, el Avaro de Moliere, y el Castigo de la miseria de D. Juan de la Hoz.

Una vez elegido el carácter ridículo que intenta retratar el poeta, debe escoger los colores mas vivos para que resalte, á fin de que excite con mayor facilidad el desprecio y la risa del público; pero como quiera que para lograrlo, no siendo el drama sino una

imitacion, se necesita ante todas cosas que el cuadro tenga verdad y que los colores sean propios, resultaque debe procurarse mucho no recargarlos en demasía, hasta el punto de que parezcan afectados y lleguen á desvanecer la ilusion. Reconocemos al instante á un avaro cuando vemos á Euclion, en la comedia de Plauto, salir y entrar continuamente en su casa, temer que todos descubran su tesoro, concebir sospechas porque nota que la gente le saluda ahora con mas agasajo, y encargar á su criada lo que debe responder si vienen de la vecindad á pedir lumbre ó algunos utensilios de casa; todo esto está copiado de la naturaleza, y muestra perfectamente el carácter de un viejo codicioso. Pero si se le exagera hasta el punto de decir que cuando el barbero corta las uñas al avaro, guarda este los desperdicios; ó si se hace que Euclion al registrar al esclavo le ordene que le enseñe la tercera mano, aparece ya la afectacion del poeta; porque el hombre mas avariento del mundo no recoge lo que no puede servirle para nada; y por asustado que esté, no puede olvidar que ningun hombre tiene mas de dos manos.

Moliere pintó bellísimamente al avaro en toda su comedia: le vemos inquieto y receloso como el Enclion de Plauto, insistir con mas fuerza que él en dar su hija sin dote, arreglar de la manera mas graciosa los preparativos de la cena para obsequiar á su querida, esquivar con arte las insinuaciones de la muger astuta que arregla la boda; y si su mismo hijo siente un vahido, enviarle corriendo su padre « á que tome en la cocina un vaso de agua clara: » esto es ser avaro. Pero me parece que Moliere exageró tambien en algun pasage el carácter que retrató tan lindamente: en



hora buena, por ejemplo, que le figure trastornado y fuera de sí, cuando le han robado el tesoro; pero descubro al poeta y percibo su designio de hacer reir al público, cuando hace que el avaro coja él mismo su propio brazo, gritando: «¡detente! ¡vuélveme mi dinero, pícaro!...¡Ah! soy yo... Mi cabeza está trastornada, etc. » En el furor que siente por tan amarga pérdida, concibo muy bien que amenace á todo él mundo: «voy á hacer dar tormento á todos los de casa; á criados, á criadas, á mi hija, á mi hijo...» Me parece que este rasgo bastaba; y no creo que hizo bien Moliere en extenderlo con afectacion: « y á mí tambien. » Ni un loco se amenaza á sí mismo con el tormento.

El retrato que hacen los criados de Harpagon de la codicia de su amo está pintado con los colores mas cómicos; pero no me parece que se aventaja al cuadro original y gracioso que trazó nuestro la Hoz para darnos á conocer la vida del miserable:

El vive en un desvancillo,
Que aunque aposento le nombra,
El nicho de S. Alejo
Es con él sala espaciosa:
Su comida es tan escasa,
Que si se pesa por onzas,
Ni á un anacoreta fuera
Colacion escrupulosa;
Y aun para ella recorriendo
Las tiendas, como quien compra,
Muestras de legumbres pide
Y el precio de las arrobas,
Y llenas las faltriqueras
Trae á casa de esta forma
De arroz, garbanzos, judías,

Lentejas y aun zanaborias. Luz en las noches de luna No la gasta; y en las otras Con pedazos de encerado (Del que en los coches despoja) Se alumbra mientras se acuesta . Y con presteza tan pronta, Porque aun eso no se gaste, Que por la calle se afloja Calzon, medias y zapatos; Al subir desabotona El jubon; suelta la capa, Y halla acabada su obra. Si quiere probar tal vez El vino, que nunca compra, A la iglesia mas vecina Va con humildad devota A ayudar dos ó tres misas, Y el que en cada una le sobra. Ý él sisa antes, en un frasco-Que trae oculto acomoda. A veces tiene criado: Pero con tan nueva móda Que no le paga racion, Sino que segun las cosas Que le manda, asi por piezas Le concierta, de tal forma Que ya tiene su arancel Del precio de cada obra : Un ochavo hacer la cama, Otro fregarle las ollas, Otro barrer, y á este modo. Siendo sus haciendas pocas. Con dos ó tres cuartos paga Un criado, que las horas Que le sirve solo asiste, Con que ni escucha ni estorba.

Él invento aguar el agua;
Porque a una carga que compra
De la fuente de año á año
Añade del pozo otra,
Y aun le va echaudo calderos
Segun gasta, de tal forma
Que de S. Juan á S. Juan
Dura y aun la mitad sobra.
En fin, con estas industrias
El haber juntado logra
Seis mil ducados, que guarda
En parage que se ignora.

## La última pincelada:

Él inventó aguar el agua...

es la mas ingeniosa y maestra que puede imaginarse; porque si al principio parece una exageracion inverosímil, despues rie el espectador al ver cuán natural y sencilla es la explicacion. Tambien es digno de elogio el que suponga la Hoz, asi como Moliere, que el avaro ha juntado el tesoro con sus aborros, y no que lo ha encontrado escondido, como supone Plauto.

Escogido primero, y bien bosquejado despues el carácter del personage ridículo, es preciso que todas sus acciones y palabras, lejos de desdecir de él, contribuyan á presentarle con mas y mas viveza. Si realmente es de Plauto uno de los finales que se suponen á su Aulularia, no se comprende cómo aquel poeta quiso á lo último destruir de un golpe el edificio que habia levantado durante todo el drama. El mismo hombre que se desvivia por guardar su tesoro, que tanto se aflige al perderlo, que solo otorga su hija sin dote á un vecino rico, y que luego exige de otro que le jure no pedirle nada, si llega á descubrir dónde

está su dinero robado; este mismo hombre, al momento de recobrarlo y despues de abrazarle como su mejor amigo, se desprende de él sin motivo ni razon alguna, y lo entrega alegremente al esposo de su hija: ¿haria eso un avaro? Tan cierto es que no, que en el citado final concluye el drama de esta manera tan extraña como absurda: « Espectadores: el codicioso Euclion ha mudado de carácter; de repente se ha vuelto liberal: sedlo tambien vosotros; y si os ha agradado la comedia, dadle vivos aplausos.»

Ann cuando no sea este, sino otro, el final genuino de la Aulularia, me parece que en otros dos lugares faltó Plauto á la regla prescrita : un avaro, representado en todo el drama como tan solícito y cauto, no podia verosímilmente cometer la grosera imprudencia de decir recio en la calle donde habia ido a esconder el dinero, en términos de que buenamente lo ovese el esclavo escondido; y despues de entrar en recelo, y de ir á trasladar otra vez su tesoro, es aun mas necio volver á caer en la misma imprudencia, para que vuelva á oirlo el mismo hombre y lo robe al cabo. Esta muestra puede servir al propio tiempo de confirmacion de lo que ya se dijo hablando de la tragedia, acerca de los inconvenientes que presentaba contra la verosimilitud el escoger los antiguos para lugar perpetuo de la escena una plaza ó calle.

Bellísima es cuanto cabe la escena de la Aulularia, imitada hábilmente por Moliere, en que el novio de la muchacha, viendo enfurecido al padre, cree que ha descubierto sus amores y se delata, mientras el aváro juzga durante un dialogo muy ingenioso, que de lo que se acusa el jóven es de haberle robado su dinero. Pero asi que descubre su equivocacion y pierde

el rastro del hurto, no me parece conforme con el carácter de Euclion, ni propio de un hombre que ha salido gritando como loco, el que quiera escuchar á un jóven que desea hablarle de otro asunto; y que en lugar de correr desatinado en busca de su perdido bien, diga friamente al convencerse de que aquel hombre no lo tiene: « basta: decid ahora lo que querais. » ¿Qué le importa á un avaro, y en tamaño apuro, el asunto de un desconocido ni aun la suerte de su propia hija?

El avaro de Moliere se muestra consecuente desde el principio al fin: preséntase en la escena, como el de Plauto, regañando á un criado porque cree que todo lo atisba, y que podrá descubrir su dinero; continúa en todo el drama ocupado principalmente de su caudal; y si al fin consiente en que se casen sus dos hijos, exige por condicion que no ha de darles nada, y que el consuegro ha de pagar ademas los gastos de las bodas : ¿ cabe retratar mejor un carácter? Por lo mismo me desagrada que Moliere no se haya contentado con dos rasgos tan bellos, sino que haya añadido ademas otro, haciendo que un hombre, reconocido ya como muy rico, pida tambien que le regalen un vestido para la fiesta. Lo que es inimitable es la manera con que termina la comedia: unos y otros novios estan llenos de contento; el consuegro dice á los hijos que vayan á hacer partícipe á su madre de tanta alegría: y el avaro concluye asi : « y yo, yo me voy á ver á mi querido cofrecito. » ¡ Qué contraste presenta un vicio tan ridículo, al lado de los sentimientos mas tiernos de la naturaleza!

El carácter del miserable, en la comedia española, está en general bien presentado y sostenido en toda



ella; y es de sentir que ya que el autor imaginó acertadamente castigar el vicio de aquel hombre, haciéndole casarse por codicia con una astuta muger, que se supone una rica indiana, no supiese preparar mejor y hacer mas verosímil que el pobre D. Marcos cayese tau pronto en el lazo; y que no tuviese el poeta bastante arte para arreglar y extender la trama de la accion, la cual parece concluida en el acto segundo. El final de este debiera ser el de la comedia: dice asi el miserable, ya convencido del engaño de que ha sido víctima:

> ¿Pues qué aguardo que en un pozo De cabeza no me echo, Ya que por no comprar soga De una viga no me cuelgo? ¡Yo casado hasta las cachas, Sin tener ni el dia bueno!...

¿Con qué remedio no tiene? Pues, hombres, tomad ejemplo.

Aunque la accion del drama no guarde ni la unidad ni la distribucion que debiera, lo que es el carácter del personage principal ofrece rasgos muy lindos y muy pocos lunares; desde que sale D. Marcos al tablado, descúbrese cual es sale riñendo, y manifiesta á un amigo la causa de su enojo:

D. LUIS.

Decidme, pues, lo que ha sido.

D. MARCOS.

He despedido á un criado.

D. LUIS.

¿Toribio en qué os ha agraviado?

D. MARCOS.

¡Un ochavo del barrido!
A fe que la cuenta es boba.



D. LUIS.

¿Un ochavo? El gasto alabo.

D. MARCOS.

¿ Pues, digo, es barro un ochavo Sin el gasto de la escoba?

D. LUIS.

La cuenta y razon extraño.

D. MARCOS.

¿Ois? Pues, por vida mia, Que un ochavo cada dia Son dos ducados al año.

Consecuente con su carácter, no desperdicia el avaro ocasion de manifestarlo: si le dice el fingido criado:

Tengo donde ir á comer...

respóndele al instante :

Jesus, hijo, y á cenar.

Y si se encuentra efectivamente en un refresco, todos notan que no habla por comer: y el miserable dice entre sí:

Esta vez

Ahorro para mañana De la cena el pan y queso : Bodiguillo.

CRIADO.

¿ Qué me mandas?

D. MARCOS.

Ingéniate y no te ahites.

CRIADO.

Si á tí no te cuesta nada, ¿Qué temes?

D. MARCOS.

No andemos luego

Con la girapliega en casa.

¿Le convidan á jugar? responde al punto:

Apenas sé que es baraja.

D. AGUSTIN.

Es modestia?

D. MARCOS.

Señor mio,

Cosa en que el caudal, que tantas Diligencias ha costado, Se aventura, doy mil gracias A mi Dios de no saberla.

Mas si le sacan á bailar, aunque tambien se excuse, cede al fin á las instancias, despues de hacer esta prudente reflexion:

Ello, en fin, no cuesta blanca; Y esto solo estriba en dar Coces y tirar patadas.

El pobre D. Marcos anda enamorado del dote de la viuda; un casamentero le ofrece llevar á cabo su empresa; y al fin nuestro miserable tiene que hacer un esfuerzo: ¿ qué regalo prometerá?

D. MARCOS.

Hoy entre mis baratijas Hallé unas medias de pelo, Que os daré para que sirvan De algodones al tintero; Y si trajeseis golilla, Os diera una sin aforro Ni valona, pero rica.

D. AGAPITO.

Sois muy galante.

D. MARCOS.

En llegando, Amigo, á puntos de honrilla, Cuanto he guardado en diez años Sé yo gastar en un dia.

Como los anteriores hay otros muchos rasgos en la comedia, llenos de ingenio y chiste, pero alguna vez

me parece que se descuidó el poeta, no vaciando todas las palabras del protagonista en el molde de su carácter: no me gusta, por ejemplo, que la primera vez que ve á la supuesta viuda, y delante de personas desconocidas, diga fácilmente al aludir aquella á sus muchas riquezas:

> Pues yo con industria y maña Apenas tendré ahorrados Seis mil ducados de plata.

El secreto del dinero que tiene, es el último que se arranca á un codicioso; y si nos agrada saber que de noche se desvela, discurriendo lo que ha de hacer con su caudal, para que le produzca mas ganancia con menos riesgo, nos disgusta en seguida oir de su propia boca esta sensata reflexion:

> ¡ Què asi la riqueza aflija Al rico por aumentarla Y al pobre por conseguirla!

Quien asi se expresa, no es un avariento; este, lo mismo que un amante, no hace reflexiones sobre las ansias que cuesta poseer la prenda de su corazon.

24. Para que parezca aun mas ridículo el personage principal de una comedia, debe procurar el poeta presentarle en la situacion mas conveniente; asi como un pintor elige la mejor posicion de las figuras y la luz á propósito para que resalten. Un viejo avaro es ya por sí bastante ridículo, y no está mal aprovechada en el drama de Plauto la circunstancia de la boda de la hija y de los cocineros que envia el novio á casa del suegro, para redoblar los cuidados de este y darle ocasion oportuna de desplegar su carácter. ¡ Pero cuánto mas resalta este en la comedia de Moliere! La

situacion bellisima no está tomada de una causa extraña ni se halla en la cocina del codicioso; sino que nace de él mismo y está en su propio corazon: no solo se ha enamorado el viejo, sino que para colmo de desdicha su mismo hijo es su rival; y el contraste que ofrece esta situación embarazosa, no menos que la lucha de una y otra pasion, suministran al poeta cuantas ocasiones pudiera apetecer para lograr su objeto. El avaro tiene que dar una cena á la novia: ¿cabe mayor apuro?.... Está al lado de su querida y le llaman para un recado: ¿cómo ha de apartarse un amante? Responde que no puede ir.—Es que « traen dinero.»—« Dispense Vm., señorita; vuelvo al instante. »

25. La comedia debe representar una accion sola y única, procurar que se concluya en el término de un dia ó antes, para que no se disipe la ilusion, y por la propia causa no variar el lugar de la escena, ó hacerlo en caso preciso con el mayor discernimiento; en una palabra, como aúnque no tenga igual objeto que la tragedia ni emplee los mismos materiales, es al cabo como ella una imitacion dramática, está sujeta la comedia á las reglas comunes de esta clase de composiciones, y obligada á observar lo mas escrupulosamente que sea posible las tres unidades, de que largamente se ha hablado.

En cuanto á la jábula ó disposicion del argumento, debe tambien la comedia valerse de una exposicion clara, breve é ingeniosa; enredar con arte y estrechar el nudo dramático, para excitar vivamente el interes y mantener despierta la curiosidad; y desatarlo al fin de un modo singular é inesperado, que parezca na-

tural y fácil á los espectadores, sin que hayan podido sin embargo adivinarlo antes.

- 26. La esencia misma de toda imitacion dramática exige necesariamente que sea verosímil para poder lograr crédito y conseguir el objeto que se propone: asi es que la comedia debe ser un trasunto tan fiel de lo que sucede en la sociedad, y llevar en cuanto paeda la ilusion á tal punto, que nos parezca que realmente está pasando lo que vemos representarse en la escena. Por cuya razon los incidentes que no parezcan verosímiles y entretejidos con la accion principal, todo lo que por violento ó contradictorio descubra artificio, cuanto sea absurdo é increible, no servirá sino para recordar á los espectadores que lo que ven, es mera ficcion, alejándoles del fin que se propone el drama.
- 27. Las reglas que deben observarse respecto de los caractéres, son comunes á la comedia y á la tragedia, y seria ocioso repetirlas: el pintor que retrata á un hombre de mediana condicion, debe buscar la correccion y la semejanza, así como el que retrata á un personage ilustre: el objeto imitado es diferente; pero no por esto varian los principios del arte.
- .28. De la propia índole de la comedia se deduce cual es el estilo que le conviene: puesto que imita lá aouversacion familiar entre personas cultas, debe evitar con igual cuidado los dos extremos de afectacion y de grosería; ha de ser urbano, fácil, ligero, sin aliño artificioso, sin expresiones alambicadas, sin frases ni inversiones violentas: su medianía forma

su mérito; su misma sencillez le hace tan difícil.

Como no trata de asuntos graves, ni presenta en la escena personages ilustres, ni ofrece la lucha de pasiones terribles, la comedia no emplea en su imitacion el estilo elevado que la tragedia exige; pero como alguna vez el curso mismo de la accion y los incidentes que de ella nacen, suelen encender alguna pasion vehemente, dando lugar á la expresion de sentimientos vivos, de ahí proviene que en semejantes ocasiones la comedia tambien levanta algun tanto la entonacion y se vale de estilo mas figurado y enérgico, cual lo dicta entonces la misma naturaleza; mas sin traspasar nunca los límites que le son propios.

29. Lo dicho acerca del estilo de la comedia anticipa lo que hay que decir acerca de la locucion : debe esta ser clara y sencilla, cual lo es el habla familiar; pero tanto mas cuidadosa de la correccion y pureza, cuanto el teatro debiera ser la principal escuela de la lengua. A él toca conservar, no solo las expresiones propias del lenguaje urbano, sino aquellas locuciones familiares, aquellas sales castizas, aquellos modismos preciosos que esmaltan una lengua, y le dan un aspecto propio que la distingue de las demas. Una comedia que pueda traducirse fácilmente á un idioma extrangero, lleva consigo la presuncion vehemente de no tener gran mérito en el lenguaje : tan cierto es que hay un sello peculiar de cada lengua, que es difícil trasladar á otra sin que se borre. Y no solo por la belleza que encierran los modismos y frases de la propia lengua debe emplearlos con predileccion la comedia; sino porque al mismo tiempo son favorables á la ilusion dramática: si el poeta nos presenta Espa-



noles en las tablas, no nos basta para creerlos tales que lleven el trage del pais; sino que deseamos oirles hablar como hablamos nosotros.

30. La versificacion añade un atractivo mas á la comedia, prevaliéndose de la aficion general de los hombres á la cadencia y la armonía; pero importa mucho no olvidar que en este caso se la emplea para adornar el habla familiar, y que por consiguiente debe amoldarse á ella, en vez de ostentar vanas pretensiones. Ha de ser fácil, sencilla, poco distante de la prosa, veloz para seguir la viveza del diálogo, flexible para plegarse á las varias formas de la conversacion, suelta y desembarazada como el curso del pensamiento.

Todas estas ventajas reune, cuando se le maneja diestramente, nuestro romance octosilabo asonantado; y asi no dudo recomendarlo como el metro mas á propósito para la comedia. Aristóteles observó que el verso vámbico era propio para la escena, porque en la convertacion familiar se escapaban muchos de estos versos; y la misma observacion puede hacerse, si no me engaño, respecto de dicho octosílabo: le hallamos frecuentemente en la prosa mas sencilla, en el habla mas llana, en los proverbios y refranes del pueblo. Reune tambien aquella viveza y celeridad que recomendaron, segun Horacio, al yámbico para igual uso; y en cuanto a la flexibilidad, no es posible hallar otro metro que se doble mejor que el romance á los pliegues y repliegues del diálogo; ninguno que se acomode tan fácilmente á los rápidos giros, á los cortes y á las pausas de la conversacion : no tiene de verso sino lo preciso para halagar el oido.

31. Acerca del mérito y de los defectos de nuestros antiguos dramáticos, véase en el tomo segundo de esta coleccion el apéndice sobre la comedia española, en que se bosqueja el cuadro del teatro español desde su nacimiento hasta nuestros dias.

## CANTO VI.

1. Al tratar de la Epopeya, en vez de exponer de una manera seca y desabrida sus preceptos, he preferido entretejerlos con el elogio de los dos poemas mas perfectos que existen; cuyo método, imitado del que en igual ocasion siguió Horacio, ofrece la ventaja de poder dar una idea mas cabal de las bellezas características de esta especie de composicion y del tono que le conviene. Hasta me parece que se debe como tributo á Homero presentar las reglas del poema épico aplicadas á la mas célebre de sus obras; puesto que el haber observado el deleite que sus bellezas producian, suministró á Aristóteles y á los demas maestros del arte la ocasion de estudiarlas profundamente y de presentarlas como pauta.

El poema épico no representa una accion como el dramático; sino que la refiere, siendo por su esencia misma narrativo; si bien es cierto que para causar mas placer procura que se oculte el poeta, y que hablen y obren por sí los personages que introduce: artificio ingenioso que sirve para dar variedad á tales composiciones, y que supo manejar Homero con admirable maestría.

Si el poema épico se redujese a referir una accion cualquiera, el interes que despertase, seria menguado y tibio; por lo cual sigue la senda opuesta, y elige una accion grande, singular, que tenga algo de extraordinaria: con cuyas cualidades consigue cautivar la atencion, mantener despierta la curiosidad, y excitar vivísimo interes. Tiene el hombre natural propension á admirar cuanto sale fuera del término comun, oye con placer todo lo que juzga superior á sus fuerzas, y si se mezcla á la relacion algo que raye en maravilloso, crece aun mas su deleite: en este punto se asemejan, mas de lo que comunmente se cree, los hombres y los niños.

Como no se encierra en tan estrechos límites como la accion de un drama, por eso la de un poema épico necesita ser muy varia, sin lo cual se expondria á caer en cansada monotonía; mas sin embargo, no puede prescindir del principio clásico de la unidad, y deben encaminarse todas las partes del poema á un centro comun, que es la accion que se celebra. No se exige, en mi opinion, como algunos mas rígidos han pretendido, que todos los episodios ó partes accesorias esten tan intimamente enlazadas con el argumento que sea imposible suprimir ó alterar alguna sin destruir el total: pero sí que tengan la conexion oportuna, y que no aparezcan inútiles y aun dañosas en el cuerpo de la obra, como aquellas excrescencias que suelen afear el cuerpo humano.

De los dos poemas de Homero he preferido la Ilíada para hacer mis observaciones, por brindarse á ello mejor que la Odisea, á la que lleva gran ventaja, segun el comun voto.

2. Horacio criticó con razon la osadía de un poeta que emprendió cantar la guerra troyana, como si fuera leve carga para sus hombros la balumba de tantos acontecimientos, quedando ágil al mismo tiempo para encaminarse por tan inmenso espacio á un término solo y prefijo. Por eso es tan digno de elogio el tino de Homero, que entre tantos sucesos como presentaba el asunto general, se limitó á un punto único, principalísimo, pero muy reducido; valiéndose de las restantes riquezas que ofrecia el argumento para hermosear su poema. Puesto que estaba predicho por los dioses que para que cayese Troya, era necesario que combatiese Aquiles, nada mas importante que el triste suceso que provocó su enojo contra los Griegos, reduciéndole á permanecer ocioso con gran pérdida de los suyos, hasta que al cabo se resolvió á pelear y alcanzó la victoria. Este enojo de Aquiles, desde el principio hasta el fin, forma el argumento de la Ilíada; y Homero lo expuso con tal modestia y sencillez, que desde el primer verso sabemos que va á cantar

« La cólera del hijo de Peleo. »

3. La accion de la Epopeya no tiene duracion determinada; y el ejemplo vario que presentan los mejores modelos, ha confirmado con la experiencia que en este punto tiene bastante latitud el poeta, aunque no sea tan ilimitada que llegue á agotar el sufrimiento de los lectores. Si el autor de un drama se atreviese á representar en pocas horas, como si pasasen á nuestra vista, sucesos que sabemos muy bien que no pueden verificarse sino en meses ó en años, descubrirámos al instante la falsedad; y este desengaño acabaria



á un tiempo con la ilusion y el deleite. Pero como el poeta épico no hace sino referir, no hay inconveniente en que relate sucesos que hayan pasado en mao ó menos tiempo: le oimos con gusto si nos cuenta la vuelta de Ulises, desde que dejó los campos de Troya hasta el restablecimiento de su trono, aunque su peregrinacion y aventuras durasen algunos años; y le escuchamos con igual placer, si nos pinta el orígen y las resultas del enojo de Aquiles, encerrándose en el espacio de mes y medio: no es esta diferencia por cierto la causa de que parezca la Odisea menos perfecta que la Ilíada.

Para la composicion de este último poema tomó meramente Homero lo preciso para arreglar su plan; y es cosa de admirar el acierto con que se desentendió de todos los antecedentes, colocándose desde luego en el centro de la accion, para que corriese esta con ímpetu y velocidad. En el curso mismo del poema vemos que la robada Helena, orígen de la guerra de Troya, llevaba ya veinte años de hallarse en aquella ciudad, habiendo tardado diez los Griegos para prepararse á vengar aquel ultraje, y no siendo menor el espacio de tiempo que llevaban de mantener el sitio, sin que hubiesen adelantado en su empresa. Pero Homero supone que el lector está enterado de todos estos sucesos, cuya relacion anticipada hubiera agotado la paciencia antes que empezase la accion del poema; y reservando en su ánimo ir dando despues poco á poco é indirectamente las noticias necesarias, emprende desde luego su asunto, comenzando por el incidente que dió orígen á la desavenencia de Aquiles con Agamenon. Desde el primer canto ya está la accion desarrollada y extendido el magnífico cuadro.



- 4. La Encida, reputada justamente por el segundo poema de la antigüedad, presenta tambien una muestra del modo hábil de disponer una accion épica: el asunto que celebró Virgilio es el establecimiento de Enéas en Italia; pero guardose bien de tomar desde. muy lejos su asunto, como acaso hubiera hecho un mediano poeta. En vez de bacerlo asi, Virgilio nos presenta por primera vez á su héroe sufriendo una tempestad á vista de las costas de Sicilia, cuando ya casi tocaba la tierra en que habia de cumplirse su destino; y se vale de aquel naufragio y del arribo de las naves á las costas de Africa, para hallar ocasion natural de referir la destruccion de Troya y los trabajos padecidos por el príncipe y sus compañeros desde aquel fatal momento hasta su llegada á Cartago: narracion en que ha sobresalido tanto Virgilio, que especialmente la parte contenida en el canto II es admirada como lo mas perfecto que en su género ha producido el ingenio humano. Pero si he de decir mi opinion, hallo mas artificioso en una epopeya suministrar esparcidas las noticias antecedentes, como lo hizo Homero en su Ilíada, que insertar su relato como lo verificó Virgilio, siguiendo las huellas del poeta griego en su Odisea, y dejando un ejemplar que han imitado despues muchos épicos modernos.
- 5. De las tres unidades que debe observar todo drama, solo está obligado á observar una el poema épico, que es la de accion, aunque con mas anchura y libertad por ser mas extensos sus límites: ya hemos dicho por qué no puede aplicarse á la epopeya la unidad de tiempo, y por el mismo motivo no requiere

tampoco la unidad de lugar. No podemos creer fácilmente, hallándonos sentados en un teatro, que estamos viendo desde el mismo sitio acciones que se supone suceden á larga distancia unas de otras; pero no media el mismo inconveniente cuando un poeta nos refiere lo que ha sucedido en yarias partes. Tan lata es esta facultad, que he elegido con preferencia el ejemplo de Virgilio, que lleva á sus lectores á las tres partes del mundo entonces conocidas: ya les cuenta la destruccion de Troya en Asia, ya la fundacion de Cartago en Africa, y ya en fin el establecimiento de Enéas en Europa. Mas es de advertir que esta libertad del poeta no le autoriza á referir cuanto se le antoje, sino que está subordinada á la unidad de accion: y si puede aquel narrar sucesos acaecidos en los parages mas lejanos, no puede prescindir de que tengan conexion oportuna con el argumento principal. La ruina de Troya dió orígen á la peregrinacion de Enéas; su guerra en Italia fue precisa para establecerse en aquella region; y si su llegada á Cartago no parece igualmente necesaria, es de notar el arte con que está enlazada al argumento, y el tino con que eligió Virgilio una ciudad destinada á ser rival de Roma, cuyo orígen da asunto á su poema. Desde los primeros versos, al enumerar las causas del rencor de Juno contra los Troyanos, está ya indicada sagazmente la futura enemistad de los dos imperios y la presagiada ruina de Cartago por los descendientes de Enéas.

6. El poeta épico se supone inspirado, é invoca ordinariamente alguna musa 6 deidad que le manifieste los sucesos, y le preste acento digno para cele-

brarlos: por lo tanto ya parece en él verosímil, y de consiguiente bello, lo que en un hombre comun apareceria absurdo. Comprometido el poeta á referir un asunto de gran importancia con colores extraordinarios, y si es posible maravillosos, emplea á veces el artificio de suponer que algun genio sobrenatural anuncia lo porvenir: procurando por este medio un vivo placer á los lectores, que saben haber sucedido efectivamente despues los hechos que se presagian como futuros en la época en que se supone acaecida la accion del poema. Cuando la diosa Tetis, madre de Aquiles, le anuncia el destino que le aguarda, nada hay que nos parezca mas natural, siendo al mismo tiempo maravilloso; pero no osaria afirmar otro tanto, cuando uno de los caballos de aquel héroe (aunque se les suponga de raza divina y dotados del don de la palabra) le pronostica antes del combate que aquel dia triunfará, pero que perecerá en breve.

El libro sexto de la Eneida, á que he aludido en el canto, suministra un bellísimo ejemplo en la materia de que tratamos: Enéas consulta á la Sibila de Cúmas, y alcanza el permiso de pasar la laguna Estigia para ir á consultar á su padre; el cual le muestra en los Campos Elíseos los ilustres descendientes que habian de nacer de su estirpe, y le anuncia que Roma está destinada á ser señora del mundo. La descripcion del sitio, la magestuosa oscuridad del cuadro, el sublime silencio de Dido que no contesta al héroe, y otras muchas bellezas justamente alabadas, colocan este canto en la clase de excelente modelo.

 Horacio celebró á Homero por la habilidad con que mezclaba la verdad y la ficcion, comprendiendo

en este elogio una regla de la epopeya: su objeto no es usurpar su oficio á la historia, refiriendo fielmente los sucesos tal como acontecieron; sino sorprender y agradar, eligiendo un hecho grande y extraordinario que sirva de fondo al poema, y adornándole luego de un modo conveniente y maravilloso. Homero y Virgilio escogieron perfectamente, bajo este concepto, dos asuntos muy antiguos, trasmitidos por la tradicion, y que revestidos con las fábulas populares de sus respectivas naciones, se acomodaban dócilmente á cuanto juzgase oportuno la inventiva del poeta. Menos afortunados que entrambos, Silio Itálico y Lucano, al cantar el uno la segunda guerra púnica, y el otro la Farsalia, se vieron encadenados por las trabas de sus argumentos; pues como eran muy conocidos, no les ofrecian libertad ni anchura: asi es que uno y otro mas bien parecieron, en la disposicion y desarrollo de su plan, historiadores que poetas. Circunstancia tanto mas digna de conservarse en la memoria, cuanto la misma observacion que se acaba de hacer respecto de los épicos antiguos, puede aplicarse fácilmente á los modernos: ¡con cuánta mas libertad pudo campear el cantor de la Jerusalen libertada que no el autor de la Henríada!

8. Por la misma razon que en un drama se exige que haya como cierta escala y progreso en los actos, creciendo mas el interes cuanto mas se acerque el desenlace; por la misma causa nos agrada mucho en un poema épico que cada vez se excite mas vivamente nuestra admiracion y crezca la impaciencia de la curiosidad, ansiosa de quedar satisfecha. Difícil es que un poema despierte el mismo interes desde el princi-

pio al fin, y corre gran riesgo de que á fuerza de ser duradera una impresion, acabe por no causar igual efecto, pero sobre todo debe evitarse que sea mas vivo el interes al principiar el poema y que luego decaiga, porque el ánimo que ha emprendido con brio la carrera siguiendo al poeta, siente despues disgusto, si en medio del camino se cansa ó se rinde su guia. Una de las prendas sobresalientes de la Ilíada es la graduacion de interes : si hay algo en ella que menos nos deleite, se encuentra precisamente antes de llegar á la mitad del poema; pero desde que en aquel punto se divisa á lo lejos el desenlace; desde que Néstor aconseja á Patroclo que pida las armas á su amigo Aquiles y salga con ellas al combate, cada canto excita con mas viveza que el anterior la curiosidad y el anbelo de los lectores. Por el contrario; en la Encida los seis primeros cantos se aventajan en mérito á los últimos; á lo cual se atribuye comunmente que no quisiese Virgilio leer á Augusto sino la mitad de su obra, y que estuviese de ella tan poco satisfecho que intentase condenarla á las llamas.

9. Una regla importante de la epopeya es que el argumento elegido interese por su grandeza, sin que tenga ningun aspecto odioso. Homero no pudo elegir asunto mas grato á los Griegos-que la guerra de Troya, en que habian destruido un imperio rival, cimentando la gloria de sus armas; tambien Virgilio escogió su asunto con acierto, lisonjeando la creencia popular de los Romanos que pretendian que remontaba hasta Enéas su antiguo y noble orígen. Pero una guerra civil en que se destroza una nacion por las propias manos de sus hijos, para caer bajo el yugo

de un guerrero audaz, no podia presentar la misma grandeza épica, que debe excitar la admiracion sin mezcla de sentimiento ingrato: asi se ve en Lucano todo la que puede esperarse de una imaginacion ardiente y de un alma entusiasmada por la libertad; pero el mismo asunto de su poema le oponia, ademas de otros inconvenientes, el de despertar recuerdos dolorosos. Al caer Troya, los Griegos veian vengada y segura su patria; al triumfar César en Farsalia, los Romanos veian espirar la suya.

10. Cuanto hemos dicho hasta ahora en elogio de Homero, para indicar al mismo tiempo las reglas de la epopeya, ha tenido por objeto la eleccion del asunto y el arreglo del plan : ahora vamos á tratar de los medios é instrumentos para desempeñarlo. Como el poeta épico narra, está obligado (de la misma manera que todo el que quiera interesarnos con la relacion de un suceso) á mirarlo él propio con entusiasmo, y á referirnos con tal verdad los acontecimientos que nos parezca estarles presenciando: este es el gran talento de Homero, en que no reconoce quien le iguale. Casi todo su poema se reduce á la descripcion de reenquentros y batallas; y solo su ingenio pudiera haber hallado recursos abundantes para variar de continuo, y á veces con una sola pincelada, escenas tan parecidas. Como la índole distintiva de su genio es la fuerza, se aventaja mucho á Virgilio en la descripcion de aquellas escenas terribles, en que el poeta latino ha seguido las huellas del griego sin alcanzarle en ímpetu y vigor.

Pero hien sean de esta clase ó hien de otra, es necesario que las narraciones sean rápidas y animadas,

para que mantengan despierto el interes; y que las descripciones, llenas de verdad y viveza, no lleguen por largas y repetidas al extremo de ser molestas, ni adolezcan de prolijidad por no omitir ni la circunstancia mas leve.

11. Si el caracter peculiar de Homero es la fuerza y la sublimidad, el de Virgilio es la delicadeza y la ternura: los amores y la muerte de Dido, en el libro cuarto de la Eneida, bastan para probar que en este punto á nadie es dado aventajarle; pero si el poeta griego descubre mas inclinacion á pintar escenas grandiosas ó terribles, no por eso ignoraba el arte de manejar lo patético de la manera mas blanda y suave. Muestra de ello sea la despedida de Andrómaca y de Héctor en el canto sexto de la Ilíada : no hay una sola pincelada que no sea de mano maestra. Un héroe que sale á combatir por su patria, y en las mismas puertas. de la ciudad, por donde no habia de volver á pasar sino muerto, balla á su esposa y á su hijo á quienes adora; un guerrero tan acostumbrado á despreciar la muerte, y que al ver á su hijo le mira con una senrisa de cariño, pero sin poder articular ni una sola palabra; una esposa tierna, acosada de fatales presentimientos, que estrechando la mano de su amado le ruega con las palabras mas persuasivas que no salga al campo; el héroe que despues de resistir á tan sentidos ruegos, va á besar por última vez á su hijo; hasta el sobresalto de este, que al ver el penacho y las armas de su padre, se oculta en el seno de su nodriza; todas las acciones, todas las palabras, todos los movimientos estan copiados de la naturaleza; ó por mejor decir, ella misma los ha dictado.

Este patético, estos sentimientos que conmueven el corazon, son muy convenientes, si es que no necesarios, en la epopeya; la cual debe aspirar, en cuanto no salga de sus propios límites, á imitar lo interesante del drama, con el cual tiene no poca semejanza. El poeta que solo procure en obra de tan vasta extension desplegar grandeza y energía, difícilmente logrará mantener por largo espacio el mismo tono robusto y sostenido; mas aun cuando lo consiguiera hasta el punto de igualar á Lucano, dejaria siempre que desear á los lectores: estos anhelan que se varíe el placer que reciben, y que no se tenga siempre tirante la misma cuerda del alma; sino que ya se sorprenda la imaginacion con imágenes fuertes, ya se conmueva al corazon con sentimientos tiernos y apacibles. Nos gusta acordarnos de que somos hombres; y el poeta debe excitar este recuerdo por medio de la natural simpatía, que nos induce á tomar parte en las desgracias y pasiones de nuestros semejantes.

12. Otra de las escenas mas patéticas de la Ilíada es la que presenta el canto último, uno de los mas bellos del poema. Héctor, el magnánimo Héctor, habia muerto á manos de Aquiles, que lleno todavía de encono por la pérdida de su amigo, rehusaba dar sepultura á aquel príncipe y arrastraba todos los dias su cadáver en rededor del sepulcro de Patroclo. Mas al fin los dioses se apiadan de Héctor y de su desgraciada familia; y al mismo tiempo que ablandan el corazon de Aquiles, ordenan al venerable Príamo que vaya á la tienda del caudillo griego á pedirle el cadáver insepulto de su hijo: ¡qué cuadro tan tierno se ofrece entonoes a la vista! Vemos al anciano monarca

agobiado por la adversidad, besar humildemente la misma mano que le ha privado de tantos hijos; escuchamos su razonamiento que penetra hasta el corazon, admirando el sensible recuerdo eon que empieza y termina, para enternecar á Aquiles con la memoria de su padre; presenciamos la accion del héroe, que tomando la mano del anciano, le desvia blandamente, y acompaña sus lágrimas y sollozos, recordando el desamparo en que se halla el anciano Peleo; y esta ternura, este silencio inimitable nos antuncian la resolucion del héroe antes de que mueva los labios.

Restituido el cadáver de Héctor y celebrados los funerales, se concluye el poema; en el que se hallan sagazmente anunciadas la próxima muerte de Aquiles y la ruina de Troya.

13. Casi tan necesaria como en el drama, ya que no igualmente, es en el poema épico la exacta y fiel copia de caractéres; pues si se desvanece la ilusion teatral cuando vemos en la escena algun personage que no habla ú obra cual debiera, tambien se entibia el interes en un poema, cuando adolece del mismo defecto. Homero ha sobresalido tanto en la pintura de caractéres, que justamente se le cita como dechado: cada uno de los personages de la Ilíada muestra su índole peculiar, su aspecto propio y distinto; y lo mas singular es que tratándose de tiempos tan remotos, en que el valor y la fuerza corporal eran las partes de mas merecimiento, y pintando muchos caudillos célebres bajo igual concepto, ha acertado á graduar con tal arte los matices y las sombras, que entre tantas figuras agrupadas distinguimos perfectamente á cada una. Todos los caudillos griegos son



valientes; pero no lo son de la misma manera: compañeros en los combates, con el mismo nombre y con la misma alma (como uno de ellos dice), los dos Ayaces se asemejan mucho; y sin embargo no es posible que nadie los confunda: Néstor y Ulises sobresalen en la elocuencia; pero distinguimos su voz desde los primeros acentos.

Puesto que en la epopeya, y por la misma razon que en el drama, los caractéres de los personages deben ser conformes á lo que de ellos nos refiera la historia ó la tradicion, y consecuentes consigo mismos cuando el poeta haya inventado algunos, Homero merece bajo este concepto los mayores elogios. Exceptuando el carácter de Agamenon, á quien le falta temple de alma (como le echa en rostro Diomedes), y que aparece mas débil y apocado en todo el poema que lo que convendria á la cabeza de tantos héroes y monarcas, todos los caractéres estan pintados con . los colores mas propios y bellos que imaginarse puedan. Conocemos tan bien á cada uno de los principales personages, que al oir el relato de una accion ó al escuchar un razonamiento, fácilmente adivinaríamos quién es su autor, aun cuando se nos ocultase su nombre. ¿Se trata de calmar la cólera de los caudillos, de aconsejar que se construyan reparos para salvar al ejército en caso de derrota, ó de proponer la primera tentativa de reconciliacion para aplacar el enojo de Aquiles? Todo esto toca á Néstor, respetado por su avanzada edad y su experiencia, lleno de prevision y de cordura, y dotado de persuasion tan suave que las palabras fluian de sus labios mas dulces que la miel. Pero cuando se trate de una persuasion artificiosa, de desarmar la enconada ira de Aquiles ó

de apaciguar el turbulento ejército, Ulises parece mas propio para alcanzar el fin; asi como será elegido por su cautela y su prudente valor para acompañar en una expedicion arriesgada al impetuoso Diomedes. En la flor de la edad, lleno de entusiasmo y de fuego, no conoce este mas reglas que pelear ni otra ley sino vencer: dos veces habla en la Ilíada, y dos veces descubre el mismo carácter: igualmente lo muestra en las juntas y en los combates. Ayax Oileo es ágil, mediano de estatura, lleno de osadía, y acompaña en los peligros al otro Ayax, corpulento, célebre por la fuerza, y el mas valiente de los caudillos griegos, exceptuando á Aquiles. A esta idea que nos da de él Homero, corresponden todas sus acciones: si se trata de salvar el ejército ó el cuerpo de Patroclo, él se queda detras para contener el impetu de los enemigos; si llegan estos hasta las naves, alli esta él para defenderlas. Altivo y rudo, desdeñando cuanto parezca artificio ó flaqueza, descubre Ayax su indignacion al mismo Aquiles, viéndole que permanece implacable; y cuando se dirige al supremo árbitro de los dioses, al ver el ejército griego envuelto en una niebla, no le importuna con súplicas para salvarse ni le demanda la victoria: pídele únicamente que les vuelva la claridad y los deje perecer á la luz del dia.

14. En un poema épico, no menos que en un drama ó en un cuadro, debe haber un personage principal que ocupe el primer término y sobresalga entre todas las figuras; cosa tanto mas esencial, cuanto esta especie de centro contribuye en gran manera á denotar la unidad de accion. Y si ha de ser grande y aun extraor-

dinaria la que sirva de argumento á la epopeya, dedúcese claramente que el personage ó héroe principal debe estar adornado de cualidades singulares, que le eleven sobre los demas hombres; único medio de excitar sorpresa y admiracion. Este sentimiento es el propio y peculiar de tales poemas; y como quiera que la tragedia intenta excitar otros distintos, de esta diferencia nace otra que no debe desatenderse al elegir el personage principal de una ó de otra composicion: Eteocles y Polinices, maldecidos por su padre y destinados al fratricidio por alcanzar un trono, pudieron muy bien ocupar el teatro trágico de los Griegos; pero de modo alguno eran personages á propósito para una epopeya, cual lo intentó Estacio en su Tebaida.

Como pudiera creerse que para excitar admiracion, fuese indispensable que el héroe de un poema presente en su carácter un modelo cumplido y perfecto, no estimo inútil advertir que lejos de entenderse este punto con tanta estrechez, la experiencia ha manifestado lo contrario. Lo que la epopeya exige en el personage principal es, que despliegue cualidades grandes y elevadas, que arrebaten involuntariamente nuestra admiracion; nada que sea odioso ó vil, nada que parezca trivial y mezquino, puede hallar cabida. en el carácter del héroe sin deslucirle y humillarle á nuestros ojos: hasta sus defectos deben nacer de orígen noble y deslumbrar con su brillo. A cada paso se descubre mas y mas la perspicacia de Aristóteles, al recomendar que el poema épico sea en lo posible dramático: los caractéres que reunen esta cualidad, descubriendo la mezcla natural de elevacion y de flaqueza, excitan nuestro interes por la lucha de las pasiones, nos parecen yerdaderos porque muestran

el sello de la debilidad humana, y nos agradan mas que otros mas perfectos en el órden moral, pero que á fuerza de mostrarse inalterables y compasados, acaban por parecernos frios y por excitar tal vez nuestra indiferencia.

Tan cierta es esta observación, que basta cotejar para confirmarla el héroe principal de la Ilfada con el de la Ensida: este último, templado, piadoso, siguiendo como pauta invariable la suprema voluntad de los dioses, apenas se muestra sensible si por proseguir su destino, deja en la desesperacion á su amante, próxima á perecer; pero al paso que admiramos tanta fortaleza, sentimos escaso interes por la persona que la ostenta; pues apenas nos parece hombre. Al contrario, Aquiles sobresale entre los demas; pero casi pudiera decirse que nuestro amor propio se desquita de tal superioridad, complaciéndose al ver que un héroe tan sublime está sujeto á flaquezas: es impetuoso, colérico, tenaz en su venganza; y nos agrada (como notó delicadamente Boileau) verle llorar porque ha recibido una afrenta.

En lo que brilla el sumo talento de Homero, es en el arte con que mantiene siempre á Aquiles en el alto punto que corresponde al personage principal: en casi todo el poema está ocioso, mientras los demas caudillos pelean; y sin embargo, Aquiles es siempre el primero de todos. No hay en la Híada circunstancia leve, y al parecer indiferente, de que no se valga Homero para recordarnos de un modo ú otro la superioridad del héroe: se celebra á un guerrero por su belleza; pero Aquiles es mas hermoso: Ayax Telamon es el mas valiente de los Griegos, mientras Aquiles no pelea: ganan otros el premio de la carrera; mas

reconocen que lo deben á que Aquiles no lo ha disputado.

15. Homero ha imaginado diestramente una circunstancia que basta por sí sola para levantar á Aquiles sobre los demas caudillos: todos ellos esperan alcanzar el triunfo con la destruccion de Troya y volver á disfrutarlo en su patria, y esta esperanza los sostiene y alienta; Aquiles, por el contrario, sabe que ha de morir ante los muros de aquella ciudad, oye una y otra vez prediccion tan funesta, recuérdala con ternura pensando en el desamparo de su padre y en la orfandad de un hijo; y lo pospone todo á la gloria. El hombre expone livianamente la vida en un momento de pasion ó entusiasmo; Aquiles la sacrifica á sangre fria, puesto que los dioses habian dejado á su eleccion ó una vida larga y feliz, colmada de todos los bienes, ó una temprana muerte y renombre inmortal. Solo una vez se muestra pesaroso de su eleccion, y anuncia el deseo de volver á su patria; pero lo que en cualquier hombre seria natural y ordinario, muestra en Aquiles el estado violento á que una pasion le reducia: solo la venganza y el anhelo de dar á conocer á los embajadores griegos su resolucion invariable, le hacen explayarse en el elogio de la vida y manifestar preferirla al fin fatal que le aguardaba. Mas al punto que la amistad disipa su enojo, renace con mas fuerza en su ártimo su antigua resolucion : quiere vengar á Patroclo, aunque sabe que va á perecer; y deseando impaciente la muerte de Héctor, apresura él propio la suya.

16. Durante la inaccion de Aquiles, conocemos lo



mucho que vale por lo que cuesta su venganza á los Griegos: mientras él combatia, no osaban los enemigos apartarse de los muros de la ciudad; luego que saben su ausencia, llegan á orillas del mar, destruyen las obras que defienden la armada, y consiguen incendiar una nave. Mas apenas afloja el enojo del héroe, basta que se presente en el foso y que haga resonar su voz, para que los Troyanos se amedrenten y dejen de perseguir el cadáver de Patroclo: hasta el mismo Héctor, que habia retado al mas valiente de los caudillos griegos y triunfado en el campo tantas veces, cuando luego ve á Aquiles, se intimida á tal punto, que corre por evitar su encuentro al rededor de los muros de Troya.

17. El hombre es naturalmente inclinado á atribuir los sucesos extraordinarios al influjo inmediato de causas sobrenaturales, y á creer que las personas que ejecutan hechos singulares, lo han debido á una proteccion especial: de cuya disposicion comun de los ánimos ( mas ó menos desenvuelta segun las ideas religiosas de cada pais, su adelantamiento social y la vehemencia de su imaginacion) ha nacido el feliz pensamiento de dar á la epopeya un aspecto mas sublime y portentoso por medio de la máquina, ó sea de la intervencion de causas sobrenaturales en los acontecimientos humanos. Homero se encontró, bajo este concepto, en las circunstancias mas favorables: la época del sitio de Troya, las fábulas acreditadas, las ideas mitológicas, la imaginacion fogosa de los Griegos, el influjo religioso sumamente eficaz en la infancia de las sociedades, todo en fin contribuia á que el poeta sacase inmensa riqueza de esta abundan•

È

tísima mina. No es esto decir que todo el metal sea puro y brillante, y que no sintamos á veces verle mezclado con alguna escoria; mas es seguro que Homero tendria que atenerse á las opiniones religiosas admitidas en su nacion; y que si ahora nos repugna alguna por absurda ó contradictoria, no sucederia lo mismo cuando las expuso el poeta. La verdad es que á pesar de la inmensa distancia de siglos y de creencia, aun vemos con admiracion el talento de Homero en este punto; y de cierto perderia no poco su poema, si apareciese desnudo de aquel realce maravilloso que le añade tantos encantos.

Como el siglo de Augusto era mas ilustrado que el en que vivió el poeta griego, y como puede decirse que á pesar de aventajarle en genio, no tenia Homero gusto tan correcto y puro como Virgilio, de ahí nace que en la Eneida no hallamos en general los absurdos que nos desagradan en la máquina de la Ilíada; y ademas del aspecto grave y sublime que dan á la accion del poema latino las ideas religiosas, basta para convencerse de lo que ha ganado con ellas, el ver la magnificencia con que se muestra el primer canto, como el pórtico de un palacio suntuoso, y la sublimidad terrible y sombría del canto VI, que tanto nos sorprende y admira.

El ejemplo de tales maestros, y la persuasion de las bellezas poéticas que proporciona la mitología, han sido causa de que algunos modernos quieran seguir tan de cerca las pisadas de los antiguos, que crean casi esencial en todo poema épico la intervencion de los dioses del paganismo; mientras otros, por el extremo opuesto, quisieran desterrarlos, ó bien despojando á la epopeya del recurso de la máquina, ó valiéndose



oportunamente de nuestras ideas religiosas, cuando lo consintiese el asunto.

Entre tan varios pareceres como han mostrado en este punto insignes literatos, expondré con sencillez mi opinion propia, sin dejarme llevar de mi admiracion á los antiguos, ni del peso que tiene en mi balanza el dictámen de algunos modernos.

¿Es necesaria la máquina en la epopeya? No me atreveré á decir que sí; pues concibo que pudiera tratarse un argumento digno con grandeza y sublimidad sin valerse de aquel recurso; y seria tal vez ridículo extender á tal punto la adoracion de Homero y de Virgilio, que porque ellos usaron de aquel instrumento, mereciese ser reputado como requisito indispensable. En el carácter y acciones del hombre y en los cuadros magníficos de la naturaleza hallará bastantes materiales un ingenio elevado para excitar nuestra admiracion, al referirnos un hecho digno de la epopeya; y mientras subsistan aquellas dos fuentes de lo sublime, no tendrá que mostrarse un gran poeta escaso ni menesteroso.

Pero de cierto hallará muchos mas recursos á mano, si se vale hábilmente de la comun inclinacion de los hombres á todo lo que consideran como sobrenatural y misterioso: entonces los mismos sentimientos parecen mas elevados, y los objetos de la naturaleza ennoblecidos; y hasta el poeta mismo que ha llegado á entrever, por decirlo asi, los ocultos lazos que unen el cielo con la tierra, se muestra á los lectores entusiasmados como un ser superior. Creo, por lo tanto, que ya que no sea indispensable, es por lo menos muy conveniente en la epopeya el uso de la máquina.

¿Mas debemos valernos de la misma que los antiguos? No tiene duda que esta ofrece muchas ventajas: la religion de los Griegos parece creada para la poesía; en ella todo es sensible, pintoresco, propio para conmover la imaginacion: la razon tendrá de cierto mucho que condenar en sus fábulas, pero no por eso dejarán ellas de deleitar por sus encantos, Hasta aquellas deidades, tan cercanas á la especie humana por sus pasiones y flaquezas; aquellos semi-dioses que habian morado en la tierra; los héroes mismos, descendientes muchos de ellos de estirpe divina, todo facilitaba el uso de la máquina en un poema, haciéndola verosímil y natural. Subia de todo punto esta ventaja cuando el argumento de la epopeya remontaba á siglos remotos, como sucede con la Ilíada; porque como en aquella época no parece que hubiese historiadores, el depósito de los hechos estaba confiado á poetas. Así es que estos podian valerse á su salvo de las fábulas admitidas en su nacion, aprovechándose diestramente de la idea vaga y confusa que habia quedado de los hechos, y favoreciendo la inclinacion de todos los pueblos á adornar su origen y sus antiguas hazañas con prodigios y portentos, propios para lisonjear su orgullo.

Mas cuando la accion celebrada en un poema no remonta á tiempos muy lejanos; cuando la antorcha de la historia ha disipado la especie de niebla que suele rodear y abultar los hechos, les sucede á estos lo mismo que á la luna, que suele aparecen mayor al levantarse á lo lejos en el horizonte, y mas pequeña cuanto mas se acerca á nosotros. Ya entonces se disminuye mucho la facultad de emplear la máquina en la epopeya; y como se saben las causas principales

3

y aun los resortes ocultos que han solido producir los acontecimientos mas notables, apareceria muchas veces ridículo suponer la intervencion de una divinidad. La confirmacion de lo que decimos, nos la suministra Lucano: escribiendo su Farsalia bajo el imperio de Neron, no se hallaba en igual caso al tratar de una guerra civil reciente y conocida, que el en que se encontró Virgilio cuando celebró en tiempo de Augusto el fabuloso establecimiento de Enéas en Italia. ¿ Ni quién hubiera podido tolerar que los dioses del Olimpo se dividiesen y peleasen, unos á favor de César y otros de Pompeyo, como lo hacen en la Ilíada á favor de Griegos y de Troyanos? Asi es que Lucano se abstuvo cuerdamente de hacer un uso de la fábula que hubiera parecido absurdo; se esforzó en dar sublimidad á su asunto con la grandeza de los pensamientos y la energía de la expresion; y ofreció un ejemplo excelente de ficcion poética, muy propia de su asunto, y que será igualmente bello en todos los siglos y naciones. La personificacion de la Patria, cuando se presenta llorosa á César al ir este á pasar el Rubicon, reune la ventaja de ser de suvo magnífica y de corresponder perfectamente á la índole del argumento.

Si en tiempo de Lucano, y mientras era el paganismo la religion de Roma, ya conoció aquel poeta que no podia valerse de la misma máquina que habia servido á Virgilio; fácil es de entender con cuanta mas razon deberán mostrarse cautos en este punto los poetas modernos, que viven en otros tiempos, profesan otra creencia, y tratan por lo comun asuntos épicos en que las fábulas de la mitología no selo pueden pecar por insípidas, sino por disparatadas y absur-

das. « Si uno hiciese una épica del rey D. Fernando el Santo (decia á este propósito el sensato Pinciano) y dijese en ella que el dios Júpiter y Mercurio y los demas entraron en concilio, no será creido, antes deberá ser reido. » De la misma manera, cuando vemos á Vénus desvelarse por recrear á los Portugueses en una isla deliciosa, mientras ellos iban a llevar al oriente la verdadera religion; ó á la misma diosa que acude á favorecer á Vasco de Gama, que habia implorado el favor de Jesucristo en una tempestad, no podemos menos de sentir el abuso que hizo Camoens de la mitología en asunto que no la toleraba. No asi cuando con mas audacia que Lucano presenta una personificacion magnífica, á que aludo luego en el texto: nada mas sublime y maravilloso que la vision que se presenta á Vasco de Gama al doblar el Cabo de Buena Esperanza, entonces Promontorio de las Tormentas, prohibiéndole pasar á los mares de oriente, nunea surcados por los hombres, y de que aquel genio era el tremendo guarda.

Por huir del escollo de la mitología en asuntos que no la consienten, han imaginado algunos valerse de personages alegóricos como de una especie de máquina, cual lo hizo el autor de la Henríada; pero el mal éxito que ha tenido su ejemplo, y lo insulsa y fria que aparece la intervencion en los acontecimientos humanos de unos personages fingidos (que se sabe no ser en realidad sino los nombres dados á unas ideas abstractas), me inducen á creer que en ningun caso deben los poetas épicos emplear semejante medio, condenado por el buen gusto. Tambien puede decirse que ha pasado la moda de encantos y hechicerías; y que en este siglo no pareceria tan bello este recurso como

pareció en Italia en los tiempos de Ariosto y de Taso. Mas como siempre queda, á pesar del influjo de la instruccion y de la sana creencia, un fondo de supersticion en el comun de los hombres, me parece que un poeta puede sacar de él grandísimo provecho para dar á la epopeya cierto aspecto maravilloso. Los agüeros que sacamos de los fenémenos de la naturaleza, los presentimientos del corazon, considerados frecuentemente como precursores de los males que han de sucedernos, las visiones en sueños que suelen dejar en el ánimo una impresion duradera, la aparicion de una persona difunta que creemos ver en el delirio de nuestra imaginacion, las profecías de un hombre que parece inspirado, las palabras fatídicas proferidas en el trance de la muerte, y otros medios semejantes, pueden diestramente empleados prestar gran auxilio al poeta, dando realce sobrenatural y maravilloso á su obra.

¿Y no podrá, si el argumento lo consiente, valerse de las ideas del cristianismo para dar sublimidad á la epopeya? Desde luego ocurre que la religion revelada, mientras mas se aventaja à la pagana en elevacion y pureza, menos propia es para conmover los sentidos, y por consiguiente para prestar encantos á la imaginacion y á la poesía. Sus profundos misterios, superiores al alcance del hombre, no admiten ficciones ni adornos; y casi es imposible tocar á tales materias sin una especie de profanacion. Este juicio, sumamente exacto en su fondo, condujo á Boileau á condenar con demasiada severidad al célebre Taso, tratado siempre por él con harta injusticia. Estoy lejos de aprobar uno ú etro pormenor absurdo que ofrece bajo este concepto el poema staliano, como que

un hechicero haga un talisman de un cuadro de la Vírgen, ó que uno de los compañeros de Satanas se llame Pluton, pero este ú otros defectos semejantes, por reprensibles que sean, no autorizan á la sana crítica para reprobar generalmente el uso de un medio digno y oportuno. Cabalmente el argumento de la Jerusalen libertada es de los mas bellos que pueden presentarse para la epopeya; y entre sus circunstancias favorables una es, en mi concepto, el aspecto grave y solemne que le presta la religion. En una empresa que aparecia cubierta con su manto, y encaminada á rescatar el sepulcro de un Dios, no solo hubiera sido inoportuna sino hasta absurda la supresion de ideas religiosas, que al paso que hubiera privado de muchos recursos al poeta, hubiera destruido el móvil principal de la empresa, y borrado el único aspecto noble que tenia. Lejos, pues, de presentar la accion seca y descarnada, debió el poeta presentarla con color religioso, igualmente conforme á la verdad histórica que favorable á la imaginacion; y su único deber consistia en usar con dignidad y templanza de un recurso excelente en aquella ocasion, pero que exigia por su misma naturaleza gran tino y miramiento. Si en general lo empleó ó no con acierto Torquato Taso, puede inferirse del dictamen de un excelente crítico, y el menos sospechoso de parcialidad en tales materias: « Si el diablo (dice Voltaire en su Ensayo sobre la poesía épica) representa en su poema el papel de un miserable charlatan, por otra parte todo lo que concierne á la religion está expresado con magestad, y si se puede decir asi, en el espíritu de la religion: las procesiones, las letanías y algunos otros pormes cies de las ceremonias religiosas estan presentados en la Jerusalen libertada bajo una forma respetable. »

Mucho mas arduo es hacer uso de nuestras ideas religiosas en el teatro que en un poema épico; y cabalmente el drama mas sublime de que tengo idea, la Atalía de Racine, debe á la religion su grandeza y sublimidad: hasta el mismo crítico últimamente citado, y en un argumento análogo al de la Jerusalen, supo en su Jayra sacar gran provecho del mismo fondo, y hacer derramar lágrimas al recordar Lusiñan la guerra de la Tierra Santa.

Paréceme que lo dicho basta para confirmar que si la poesía ha podido hermanarse diestramente con las ideas del cristianismo, recibiendo de ellas dignidad y elevacion, en ningun género de poesía puede tal vez lograrlo con mayor ventaja que en la epopeya; puesto que le asienta tan bien cuanto es grande y portentoso. Prueba de ello sea el célebre poema de Mílton, que á pesar de los absurdos condenados justamente por la sana crítica, ofrece cuadros tan magníficos y sublimes, que no puede contemplarlos la imaginacion del hombre sin pasmo y maravilla.

Mas como quiera que esta materia es de suyo muy delicada, no estará de mas repetir el prudente consejo del Pinciano: « verdaderamente que cae mejor la imitacion y ficcion sobre materia que no sea religiosa; porque el poeta se puede mejor ensanchar y aun traher episodios mucho mas deleitosos y sabrosos á las orejas de los oyentes; yo á lo menos antes me aplicara (si hubiera de escrevir) á una historia de las otras infinitas que hay, que no á las que tocan á la religion. »

En el caso de que un poeta se valga de este recurso

para ennoblecer y adornar una epopeya, debe siempre tener muy presentes dos cosas: primera, que el argumento lo exija por su naturaleza, pues tan absurdo seria unir la mitología con la historia de las Cruzadas, como valerse de la religion revelada en un asunto meramente profano. Segunda, no olvidar nunca el carácter severo de la religion cristiana, hasta el punto de creer que se preste como el paganismo á las ficciones de la fantasía: si en camino tan resbaladizo y arriesgado se suelta un poco la rienda á la imaginacion, puede darse en el precipicio que indicó cuerdamente Boileau « de hacer del Dios de la verdad un Dios de mentira. »

- 18. Alude á un pasage magnífico del libro vigésimo de la Ilíada, celebrado justamente por Longino como modelo de sublime.
- 19. Para convencerse de lo favorables que eran á la poesía las fábulas del paganismo, bastará recordar que suponian al universo poblado de una multitud de seres sobrenaturales que le animaban: hasta el eco, segun notó muy bien Boileau, no era un sonido repetido, sino la voz de una ninfa que se quejaba de Narciso.
- 20. Las ficciones mitológicas proporcionaban á los antiguos poetas explicar de un modo maravilloso los fenómenos de la naturaleza: si truena antes de una batalla, es el aviso de Júpiter que presagia males á los Troyanos; si aparece el Iris, es la mensagera del dios que viene á comunicar sus mandatos. Ya que no puedan los poetas modernos valerse de iguales me-



dios, por no consentirlos el argumento, deben procurar eficazmente dar á los fenómenos naturales aspecto maravilloso, presentándolos enlazados con el asunto de sus poemas. Cuando despues del asesinato de Julio César apareció un cometa, los parciales de aquel caudillo se valieron de esta circunstancia para persuadir á los Romanos que el cielo se mostraba irritado por aquel crímen; y un poeta debe valerse, siempre que pueda, de tales artificios. El hombre no puede prescindir fácilmente de considerar ciertos efectos naturales como enlazados con su propia suerte; y el poeta épico debe aprovecharse de esta disposicion general de los ánimos. Nada mas casual que el que pase una paloma por cima de un campo, y que tienda su vuelo mas bien hácia una parte que hácia otra; pero D. Nicolas Fernandez de Moratin, en su hermoso Canto épico, finge que se ha verificado un suceso tan comun, y se vale de él para dar á su asunto cierto aspecto maravilloso. Apenas habian ardido las naves de Cortés, cuando el ilustre caudillo recibe el anuncio de que el cielo iba á coronar su empresa:

> · Blanca paloma entonces descendiendo Sobre los pabellones, presurosa Hácia Méjico vuela, despidiendo Visos alegres de su pluma hermosa, Y al aire luz purísima esparciendo; Como despues de lluvia impetuosa El iris corvo, en el opaco oriente, Finge colores con el sol enfrente.

Cortés, ambas las manos levantadas, Dice: « ya advierto, espírita divino, Que no de mi fervor te desagradas; Camplir ta voluntad es mi destino. » Los suyos empuñando las espadas, Juran no desistir del gran camino Hasta ensalzar, en vez del culto horrendo, La cruz que tremolada van siguiendo.

- 21. Antes he aludido en el texto á la sublime descripcion que hace Homero de la cabeza de Júpiter; descripcion que dicen sirvió á Fidias para labrarla luego en mármol. Los versos que despues siguen, aluden á la sublime ficcion que emplea el poeta griego para denotar la conexion portentosa de todas las partes del universo, y su dependencia del Criador. Con ocasion de este ejemplo no puedo menos de advertir que nada se opone tanto á la índole del poema épico como las ideas metafísicas y abstractas; por lo cual debe el poeta, cuando hubiere de ofrecer alguna, revestirla de aspecto sensible y presentarla por medio de una imágen, dándole, por expresarme asi, cuerpo y vida.
- 22. Tanto se ha dicho ya acerca de la naturaleza del poema épico, que casi parecerá inútil expresar la clase de estilo que le conviene: la elevacion del asuato, la dignidad de las personas, la grandeza de los pensamientos, el mismo carácter del poeta, que se supone inspirado, todo anuncia suficientemente que en tales composiciones no puede admitirse nada que sea bajo y trivial, ni aun siquiera mediano. Los pensamientos asi como la diccion, las imágenes lo mismo que la frase, el fondo al par que el colorido, todo debe ser elevado, rico, lleno de nobleza. En punto á esta igualdad de estilo, sin incurrir en bajeza y sin rayar en afectacion, no cabe modelo mas perfecto

que Virgilio; asemejándose todo su poema á una de las obras célebres de mármol, igualmente puro que terso y bruñido.

En cuanto á la versificacion de la epopeya, claro es que debe ser rotunda y armoniosa, exenta de flojedad y desaliño, y tan rica y esmerada que manifieste ser digna del alto asunto en que se la emplea. Aristóteles y Horacio, al recomendar para tales composiciones el exámetro heróico, indicaron acertadamente que en cada idioma debe adoptar la epopeya aquella especie particular de versificacion que sea mas susceptible de elevacion y sublimidad, para que sea instrumento análogo al tono de la composicion. Asi es que para hacer sensible esta ideá, se habla comunmente de la trompa épica, asi como de la lira con respecto á la oda, ó de la zampoña pastoril, hablando de la égloga.

Si se me preguntase por ventura qué especie de versificacion castellana me parece mas á propósito para la epopeya, desde luego empezaria por excluir todas las que se componen de versos cortos, como faltos de la competente pausa y dignidad; y reduciria la cuestion á los endecasílabos, que ademas de su nobleza, tienen la ventaja de admitir mucha variedad en sus descansos y acentos, para que no moleste una cadencia parecida en tan larga composicion. Los ensayos que se han hecho de poemas épicos en verso suelto han tenido tan mal éxito, aun en una lengua tan musical como la italiana, que no me atreveria á recomendarlo á ningun poeta español: tal vez seria ventajoso dejarle la libertad de combinar los consonantes á su arbitrio, como se hace en la silva, con lo cual dominaria su asunto, y no tendria que sacrificar ninguna belleza á la dura ley de una versificacion mas rigurosa; pero temo que la silva, aunque de suyo bellísima, no tenga por su misma libertad y soltura toda la dignidad que requiere una composicion tan sublime como la epopeya. La repeticion de estrofas iguales causa un efecto grato en el oido, que se complace al notar cierta especie de órden y simetría, siempre que no llegue hasta el punto de causarle fastidio: por lo cual creo que deben igualmente desecharse estrofas demasiado largas, pues entonces se pierde el efecto de la igualdad, y las que por sobradamente cortas y repetidas, llegarian á cansar en breve. Entre ambos extremos me parece que la octava reune todas las ventajas, y que con razon ha sido preferida por casi todos los épicos que han podido usarla. Grave, rotunda, numerosa, cruzando oportunamente las rimas, avisa al oido con los dos últimos versos pareados que concluye una estrofa y que comienza otra; sin que esto se verifique tan de tarde en tarde que no se note, ni tan cerca que ocasione fastidio. Da ademas anchura y espacio para que los pensamientos campeen libremente, sin verse estrechos en angostas celdas, como sucede en estrofas pequeñas y muy especialmente en los tercetos: á estos los compararia yo con la labor menuda é igual de los panales; las octavas me parecen piedras de sillería, propias para edificar un palacio. Tienen por último la ventaja de que en ellas puede darse mucha variedad á los cortes, á las pausas y á la terminacion de los períodos, para evitar la monotonía; debiendo solo advertir que, aunque no haya ninguna regla establecida en este punto, he observado en general que producen mal efecto dos cosas : cuando al fin de la



ł

octava no hace á lo menos un descanso notable el sentido; ó cuando concluye este, mostrándose como cortado, en los versos impares.

Como nadie puede negar que la octava sea una versificacion noble y agradable, que es lo que ha menester la epopeya, solo pudiera alegarse en contra suya ó el temor de que llegase á cansar por su igualdad en un largo poema, ó la suma dificultad de emplearla, que alejase de la empresa á poetas de gran mérito; pere ambas objeciones vense disipadas por el testimonio igrefragable de la experiencia. El poema de Taso no creb que haya cansado á nadie, aunque no sea breve y se halle compuesto en octavas; y antes al contrario, esta versificacion es tan grata al oido, que ha hecho popular aquel poema hasta el punto de que canten sus versos la gente rústica y los barqueros. Y en cuanto á la dificultad de dicha versificacion, no es seguramente pequeña, pero no tan crecida que pueda arredrar á los que tengan aliento y fuerzas para emprender un poema épico. Si en España, por ejemplo, carecemos de uno sobresaliente, no es por cierto el embarazo de la versificacion el que ha ocasionado esta falta: cabalmente Ercilla, Balbuena y Lope de Vega, por no nombrar á otros, versificaban con tanta facilidad que hasta ha contribuido á perderlos.

Mas por lo tocante á la épica española, procuraré dar una idea de ella en un apéndice inserto en el tomo segundo de la coleccion de mis Obras Literarias.

FIN DE LA POÉTICA.

## ERRATAS.

| Pág. | Lín. | Dice         | Léase        |
|------|------|--------------|--------------|
| 178  | 10   | rancisco     | Francisco    |
| 179  | 3 ·  | entretiene   | entretiene;  |
| ı 85 | 2 I  | artificiosas | artificiosos |
| 213  | 18   | danos        | daños        |
| 246  | 2 I  | el ageno     | al ageno     |
| 286  | 23   | dssgarra     | desgarra     |
| 35o  | 7    | gritarán,    | gritarán.    |
| 429  | 17   | pensamiento  | pensamientos |

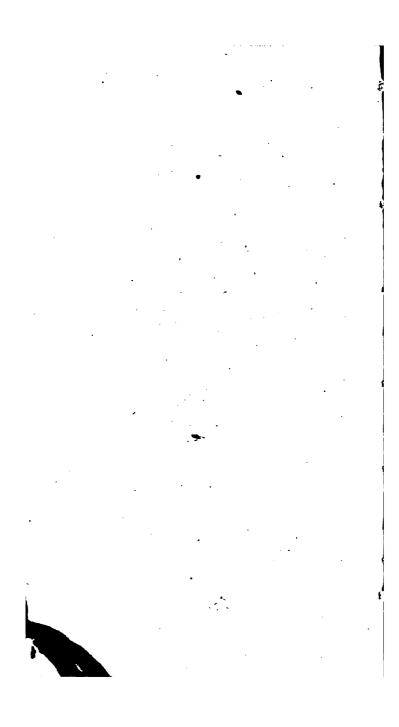

, . •

und



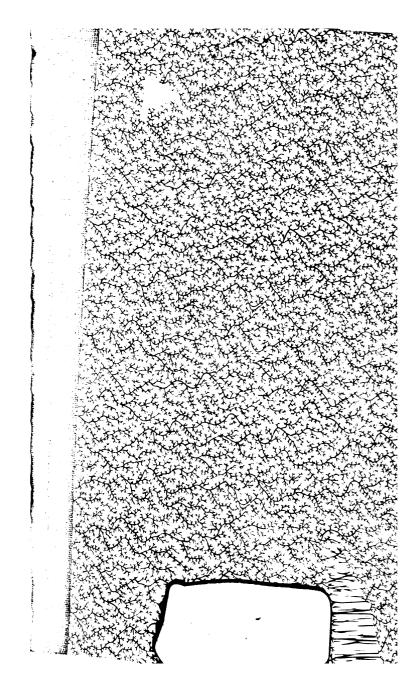

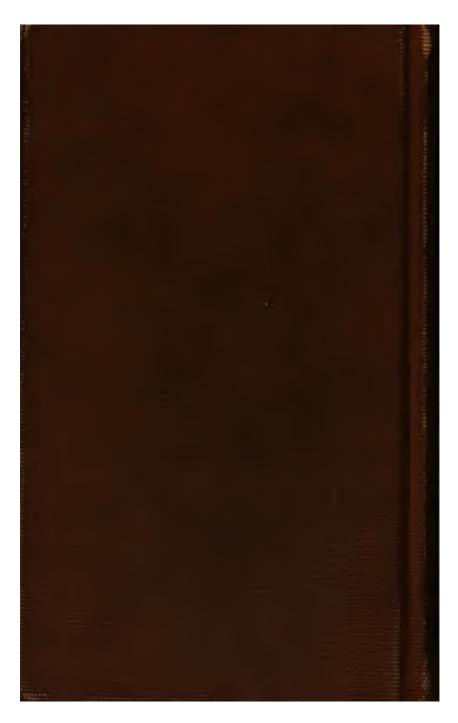